

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

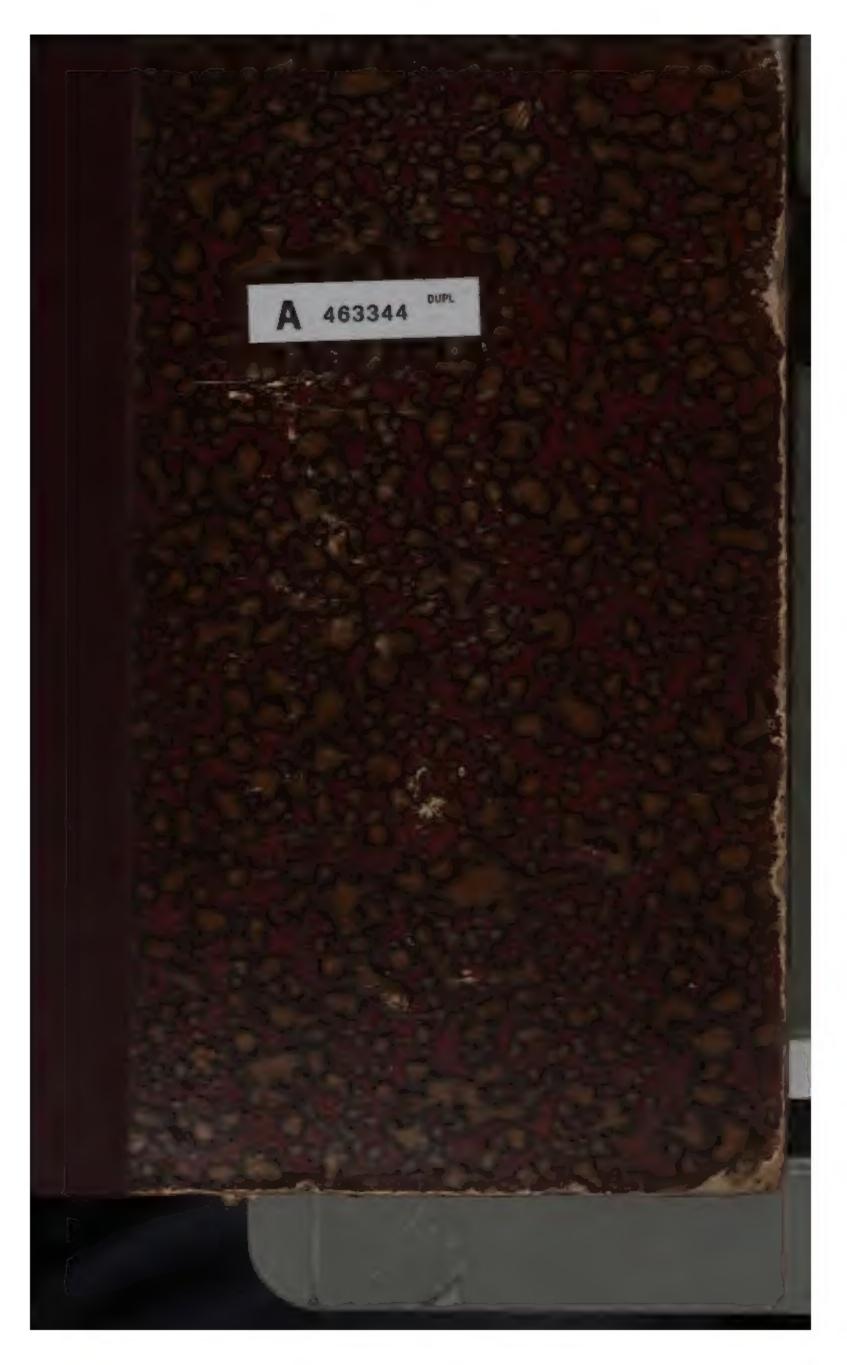

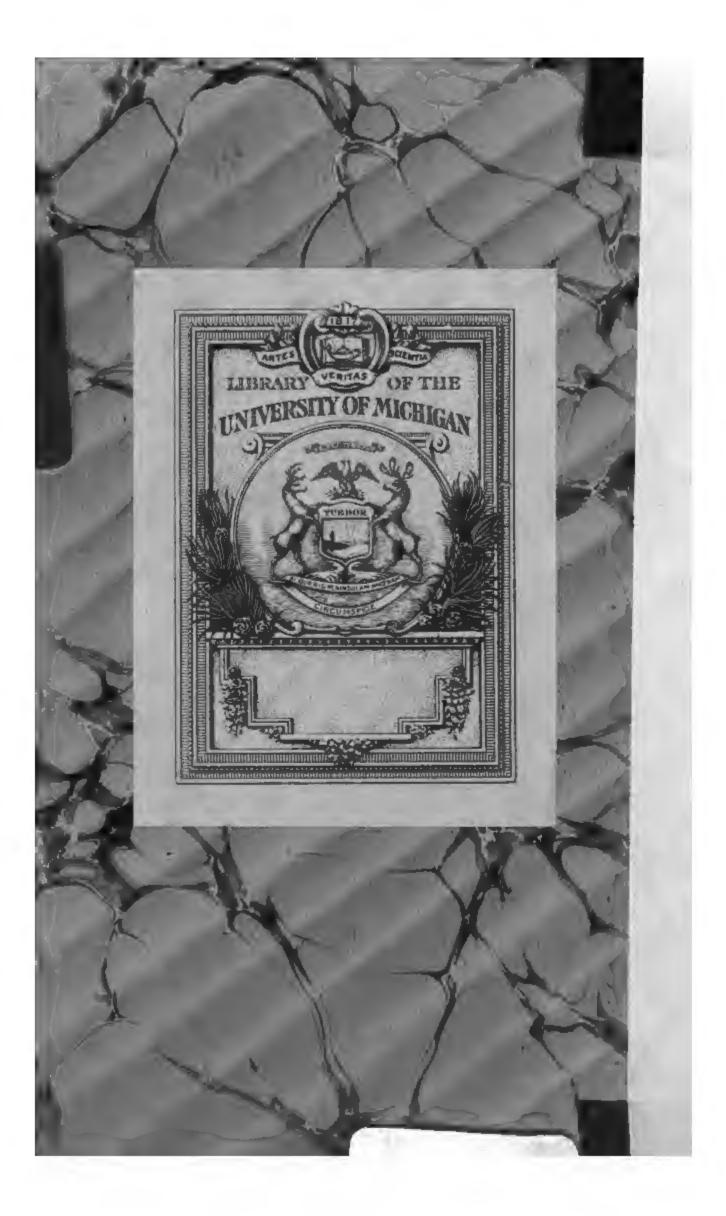

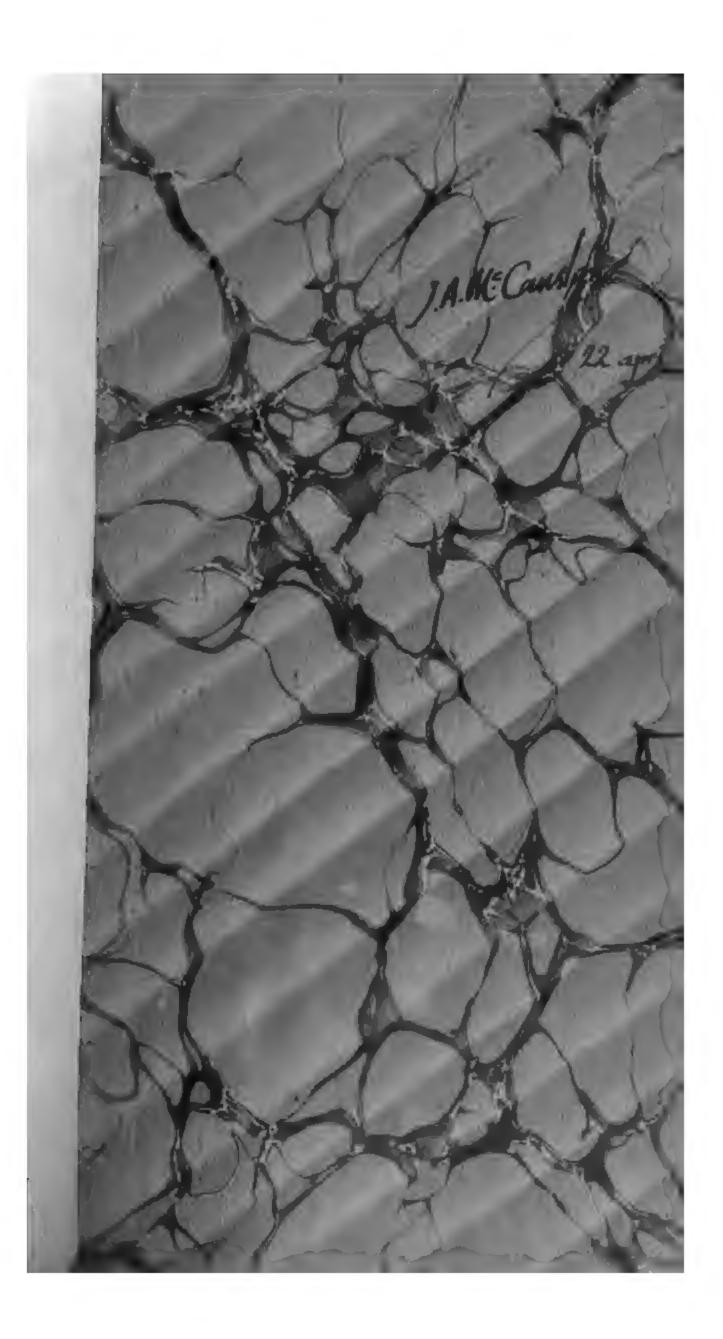

7/6

.

· ·

•

•

.

•

.

860,8 P171 1973

|   | • |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   | _ |   |   | • |  |
|   | - |   |   |   |  |

mamorroy.

# LIRA AMERICANA

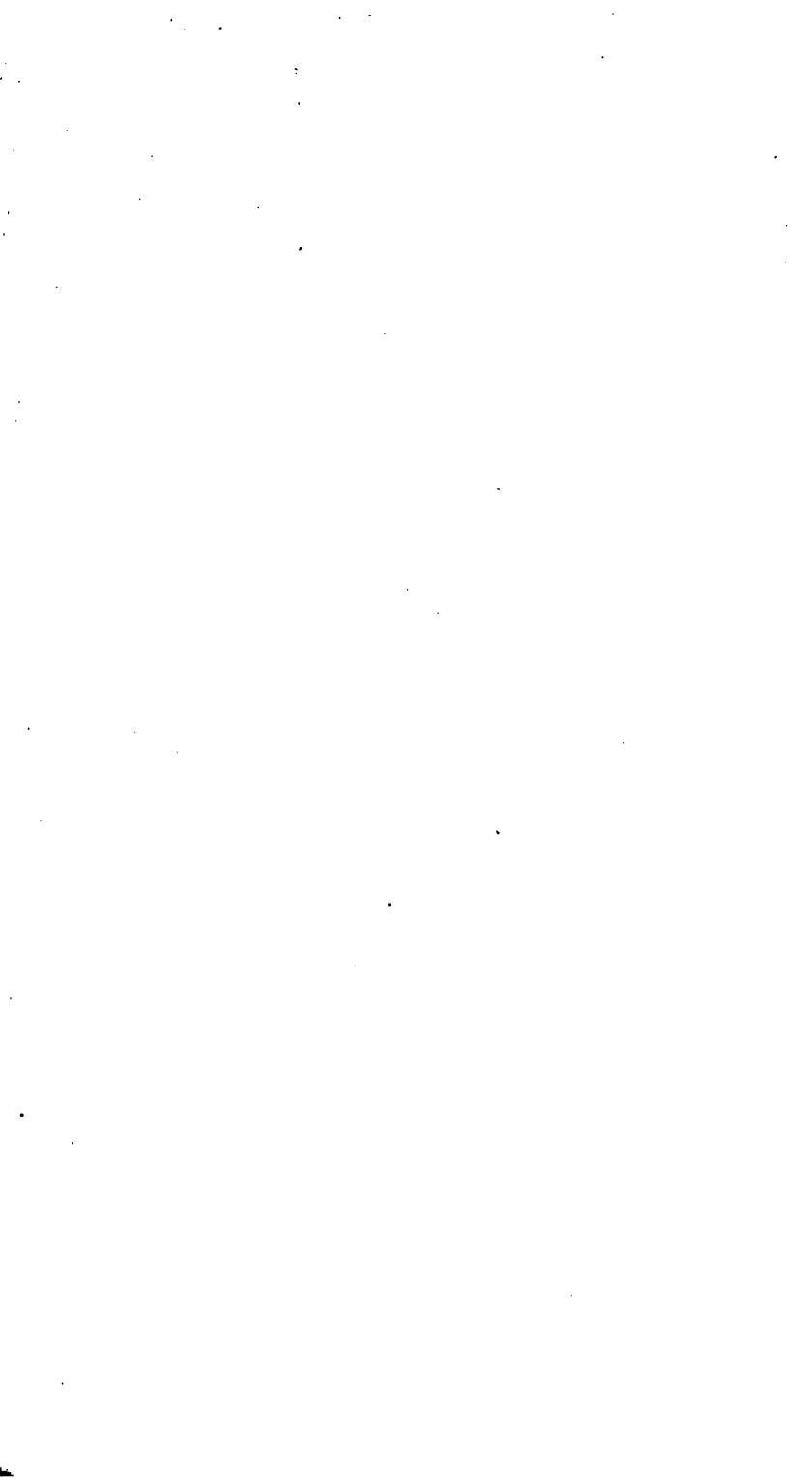

# LIRA AMERICANA

COLECCIÓN DE POESÍAS DE LOS MEJORES POETAS

DEL

PERÚ, CHILE Y BOLIVIA

RECOPILADAS POR

DON RICARDO PALMA



LIBRERÍA DE CH. BOURET

PARÍS 22, Rue Visconti, 23 MEXICO 14, Cinco de Mayo, 14

1893

PROPISDAD DEL EDITOR.

4

.

.

Spanist 19(00.02.1-64) 5.21-43 47582

### EL EDITOR

Hace veinte años que un distinguido literato argentino publicó en Valparaíso la América Poética, libro donde se hallan compilados los cantos de los poetas hasta entonces notables del Nuevo Mundo. Hoy una nueva generación de bardos hace indispensable otra obra de igual carácter; y comprendiéndolo así dos jóvenes poetas peruanos, los señores Corpancho y Palma, se asociaron en 1860 para realizar la idea.

Corpancho que ejercia el cargo de Ministro del Perú, en México, se encargó de reunir poesías de los vates de Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, Centro América, Confederación Argentina, Cuba y México. Terminada su tarea y cuando regresaba á la patria, pereció fatalmente en un naufragio el hábil y laborioso poeta, cuya pérdida será siempre llorada por los que se interesan en el adelanto de las letras americanas.

الرسائيلا فالمشافر

3

)

El libro que ofrecemos al público, contiene sólo la parte de compilación de que se encargó el señor Palma, el cual nos cedió tan preciosos materiales. La buena acogida que ha tenido la primera edición de esta obra, nos servirá de estímulo para emprender otras de mayor aliento.

CH. BOURET.

París, 1º de Junio de 1873.

# LIRA PERUANA

| • | • |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| • |   |  |   |   |
| • |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

## DON CLEMENTE ALTHAUS.

Nació en Lima el 4 de octubre de 1835. En 1855 fué á terminar su educación en Europa, donde permaneció ocho años. En 1863, publicó en París dos volúmenes de poesías. Actualmente reside en Lima, donde es empleado en el Ministerio de Hacienda.

|            |   | • |     |   |
|------------|---|---|-----|---|
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
| ·          | • |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
| •          |   |   |     |   |
| •          |   |   |     |   |
| ·          |   |   | , . |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   | •   |   |
|            |   | • |     |   |
|            |   | • |     |   |
| •          |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     | • |
|            |   |   |     |   |
| •          |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
| •          |   |   |     |   |
| •          |   |   |     | • |
|            |   |   | •   |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     | • |
|            |   |   |     |   |
|            | • |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   | •   |   |
| •          |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
| <b>`</b> • |   |   |     |   |
| ,          |   |   |     |   |
|            |   |   |     |   |
| *          |   |   |     |   |
| *          |   |   |     |   |
|            | • |   |     |   |
|            |   |   | ,   | • |
|            |   |   |     |   |

# Á UNA ESPADA

Un tiempo, ; oh insigne espada!
En defensa del honor
Y la libertad amada,
Te esgrimió el mismo Valor
Con mano jamás domada.

Desde tu primer ensayo, Fuiste por siniestra lumbre Relámpago que desmayo Dió á la opuesta muchedumbre, Y al herir certero rayo.

¿ Qué doble templado escudo Ó de malla fina cota Jamás resistirte pudo, Sin quedar abierta y rota Por tu hendiente filo agudo? Diga el sonoro clarin
De la Gloria cuánta hazaña
Ejecutaste en Junin,
Y alli do el poder de España
Tuvo para siempre fin:

Cual degüella inermes reses
De ayuno león la saña,
Como en los ardientes meses
Del segador la guadaña
Corta las espesas mieses;

Regida por mano fuerte, Asimismo tú veloz Cuellos segabas de suerte, Que la misma fatal hoz Pareciste de la muerte.

Y de tu sedienta hoja La enemiga sangre fué Una nueva vaina roja, De que alguna mancha fé Da, que aquí y allí te enroja.

Ni esto, espada, ni el ser hija De las fraguas de Toledo Bastaron á que te aflija, Dando ya pena y no miedo, Fortuna menos prolija? De tu heroico dueño el fin Te condena á olvido obscuro, Y en ocio torpe y ruin, Pendiente de servil muro, Te cubren polvo y orin.

Y la ingrata incuria deja Que en tus embotados filos, Y dorado pomo teja Y extienda Aracne sus hilos: Mas quien tan poco semeja

Á su padre esclarecido Y más que al virtuoso Marte Sigue á Baco y á Cupido, Es bien que de si te aparte Y te tenga así en olvido;

Y que de verte se ofenda Quien solo de fácil juego, Lida en infame contienda, En donde, demente y ciego, Pierde la heredada hacienda.

## Á COLÓN

Descubridor de un mundo y adivino, ¡Quién á mi pobre lira cuerdas nuevas Añadiera, ó del lírico de Tebas (\*)
Diera á mis manos el laud divino,
Ó de aquél por quien osa
La palma á Tebas disputar Venosa; (\*\*)
Para poder con arte
Digno de tu grandeza celebrarte!
Que á igualarla tan sólo alcanzaría
De aquel divino par el alto metro
Á quien corona y cetro
Dió del lírico canto Poesía:
Mas, aunque remontarse no presumen
De tu grandeza al tan remoto cielo
Las cortas alas de mi infante numen,

<sup>(\*)</sup> Pindaro nacido en Tebas.

<sup>(\*\*)</sup> Horacio nacido en Venosa.

En entusiasmo tanto, Y sed de celebrarte y vivo anhelo Tu rara excelsitud mi pecho inflama, Que me fuerza á juntar mi humilde canto Con el sonoro aplauso de tu fama.

Yo que hijo soy del mundo descubierto Por tu divino acierto, Yo que nunca sin ti de la honda nada Salido hubiera de la vida al puerto, Mi agradecida voz es bien que añada À tan glorioso unánime concierto. Mi amor mi audacia excusa; No la ofrenda desdeñes de mi musa, Ni su débil ensayo, Que si, siempre más diestro, Cuanto más las crecientes alas usa A más altura se remonta el Estro, Hasta que al ave que administra el rayo De Júpiter airado desafía; La fuerza uniendo un dia Y en el dificil arte la destreza A su instintiva ingénita osadía, Podrá mi ingenio, á grandes vuelos hecho, Menos indigno canto dedicarte Y dilatar así por toda parte No tu nombre à que el mundo viene estrecho, Sino el de tu cantor, hoy en olvido Y obscuridad odiosa sumergido.

Mas no será el ingenio humilde mio El que igualando tan sublime tema, Entre los hijos de Caliope y Clio Logre la palma merecer suprema, Á más dichoso vate reservada Que á ti consagre el épico poema Que ha de vencer á la divina Iliada.

¿ Quién, entre los varones inmortales, Que, desde que girando está la rueda De los siglos veloces Celebran de la tierra los anales Y de la Fama las canoras voces, Hay que tantas y tales Glorias en si reuna, Que competir contigo osado pueda, Oh solo á quien no falta gloria alguna? Que Dios en ti, de su creación contento, Juntó adivinador entendimiento, Constancia vencedora de fortuna, Valor de que se espanta el Valor mismo Y que halla en el peligro su elemento, Irresistible mágica elocuencia, Fé de santo y piedad, de rey clemencia... Mas ¿ dónde sin consejo así me abismo? ¿Ni quién sintió jamás vanos antojos De contarle á la mar toda su arena, Ó todos sus hermosos claros ojos À la noche de estio más serena? Pues no los soberanos Dones que te dió el cielo fueran menos,

Que humedece la mar mínimos granos O que abre estiva noche ojos serenos. Y, si en mil y mil héroes te divides, Uno grande en constancia, en mente vasta Otro, en empresas éste, aquél en lides, Cada cual de ellos basta À ser de los más claros y mayores Que cantan de la fama los loores; ¿Qué Teseo ante ti? ¿qué ante ti Alcides? ¿ O el que, en busca del áureo vellocino, Por peligrosos campos de Neptuno, Nunca sulcados antes de otro alguno, Más avaro que audaz, se abrió camino? ¿ Qué en fin cuantos endiosa Remota antigüedad y mentirosa? Exceden tus hazañas verdaderas Sus mentidas fantásticas hazañas, Que, ni con sus extrañas Ficciones lisonjeras, Pudo jamás la fábula ingeniosa Ser una profecía De lo que en ti la tierra admiraría. Y, como en lo pasado Buscar es vano á tu virtud modelo, Ni hasta hoy en héroe alguno tu traslado, Desde que fuiste, ha contemplado el suelo, Vaticinar no tema Mi profético canto que no guarda El anchuroso obscuro Seno de lo futuro, Ni la posteridad verá más tarda Quien la palma suprema

Ose jamás demente disputarte, Y á ti no sea lo que al todo parte.

A la capacidad viniendo estrecho De tu ambicioso pecho El mundo conocido hasta tus días: « ¿ Será que del terrestre Planeta, así dirias, De los humanos natural morada, El horrendo océano inhabitable, Sin que isla alguna en él la frente muestre, La contraria mitad entera invada? No, ser no puede; sueña Quien la tierra imagina tan pequeña Cual su breve traslado nos la copia. Inmenso misterioso continente Guarda la mar de Atlante prisionero, Y su ser que de lejos ve mi mente, Con mi presencia, con mi vista propia, De cerca osado confirmar espero: De la suerte la envidia no lo estorbe, Y seré yo el primero Que dé la vuelta, como el sol, al orbe; Salvando las fantásticas señales Que de océano incógnito el misterio Y la ruin poquedad de los mortales À la tierra pusieron abreviada, Contrapuesto hemisferio Apartado dejando en cautiverio, Y sumergido en una nueva nada. »

Tu república patria preferida, Venecia rica y en el mar potente, Y lusitano, anglo y francés monarcas, De quienes quiso coronar la frente Tu mano ó liberal ó agradecida Con el laurel de innúmeras comarcas, Desecharon tu espléndido presente; Y de su torpe escarnio fiel al uso Que á cada audaz sublime Hallador de lo nuevo siempre opuso, Sin que al predestinado desanime, Nombre el mundo te dió de ciego iluso. ¿Cuánta entonces tu angustia considero Con el recelo fiero De no encontrar acaso, Quien el socorro te prestara escaso, Y de que hundiera la profunda huesa Junto contigo tu divina empresa!

Mas de tanto contraste
Que te opuso la saña
De la suerte, envidiosa de tu hazaña,
Nunca vencer tu corazón dejaste,
Y al fin á la dichosa
Presencia de magnánima princesa,
Que levantarse á comprenderte pudo,
Te guió la amistad; fé generosa
Dió á tu extraña magnífica promesa,
Y, uniendo en fuerte nudo
Su gloria con la tuya,
Nunca será que el tiempo la destruya.

Y á vista de la turba que asombrada De tan nueva jornada, Las vastas playas llena, À romper de los mares el arcano Al fin de Iberia sales: ¡ De cuánta heroica escena No fué entonces testigo el océano! ¡Jamás las presenció la tierra iguales! ¿ Con qué ánimo lograste tan sereno Poner rápido freno Al espantable injusto Motin de la feroz marineria Que, poseida de un extraño susto, Y juntamente de sangrienta saña, Con voces de amenaza te pedia La rauda prora convertir á España? ¿ Rayos brotaba tu semblante augusto? ¿ Algún numen hablaba por tu boca, Que así domaste el corazón de roca De aquel bando en tu muerte conjurado? Cuando al Señor enviabas solitaria Fervorosa plegaria, ¿Los soberanos cielos Dejaba por tu lado Alado mensajero de Dios pio, Para traerte fuerzas y consuelos? Al mirar siempre en torno cielo y onda, Y que era siempre el centro tu navio De la ancha mar redonda; Cual si nunca jamás el centro frío, Según lo recelaba tu escuadrilla, Hubiese de ofrecer à tu carrera

El dulce fin, apetecido en vano, La lisonjera fabulosa orilla; Como si nunca de acabar hubiera, O solamente donde el orbe acaba Aquel trémulo llano: ¿ Cómo, dime, ¡ oh Colón, ! no te arredraba Tanto peligro, tanto horror que á tantas Almas amedrentaba, aunque españolas, Y por do apenas aun la misma Musa Osa seguirte con pavor confusa? Viendo que tan seguro te adelantas Por medio aquellas misteriosas olas, ¿Quién no dirá, postrándose á tus plantas, Que privilegio celestial consiente Que á tus pupilas solas América remota esté patente? ¿ Ó que no es para ti ya extraña y nueva, Y que por vez primera no te lleva A su apartada playa Tu presurosa nave, Que la ancha senda que sulcó ya sabe, Y va segura hacia do el sol desmaya?

¿ Mas no temes que sea
Hija de engaño tu atrevida idea?
¿ Ni un instante la duda
Asalta la constancia que te escuda?
Piensa en el justo escarnio que te espera
En la hispana ribera,
Si no es extraño pensamiento cierto;
Dado que al fin á puerto

Tu nave frágil á llegar acierte, Y huyas la horrenda misteriosa muerte Que guarda á ser terreno Del océano el extranjero seno... Mas mis voces desoyes, y adelante Tu leve carabela, Que á tu impaciencia perezosa vuela, Diriges impertérrito y constante.

Y, aunque en tan nuevo viaje y peligroso Sido hubiera tu guía Ciego error de tu ilusa fantasia, Y aunque hasta aquel instante De América gigante Desierto hubiera estado el océano, Porque tanto valor no fuese vano Y constancia tan rara, El brazo omnipotente Por ti solo creara El mundo que llevabas en tu mente.

Llegó por fin la suspirada hora;
Y, al clarear de la rosada aurora
Los primeros albores,
Á tu absorta mirada,
Vestida de espesísimos verdores,
Se presentó la tierra deseada,
Que la noche sombría
Oculta entre sus velos mantenía;
Y no alterada aun por los humanos,
Antigua añosa infante,
El primero enseñó bello semblante
Con que salió de las divinas manos.

Como Dios en el día del reposo,
El infante universo contemplando,
Que tan vario y hermoso
Dejaba el centro obscuro de la nada.
Obediente à su acento poderoso,
Se recreaba en el secreto seno
De su inmensa grandeza bienhadada;
Tal de gozo inefable tu profundo
Pecho sentiste lleno,
Al contemplar desde tu nave el mundo
Del cual tú fuiste creador segundo.

¡De qué súbito asombro y maravilla
No se llenó el antiguo, á tu dichoso
No esperado regreso!
¡De qué orgullo Castilla
Que tu promesa, para el hombre insana,
Cumplida así palpaba con exceso
Y á quien de un mundo hiciste soberana!
Sus mil sonantes bronces,
En celebrar tan único suceso,
Con labio ansioso, en otros hechos mudo,
Cansó la pregonera Fama entonces,
La Fama que por ti dilatar pudo
En ámbito mayor tu excelso nombre,
Sin que á tu nombre aun baste,
Digno de más, el mundo que doblaste.

Y, así como en los bárbaros rigores De fortuna siniestra Lucieron tu constancia y sufrimiento, En medio de la dicha y los honores,

Diste de tu templanza heroica muestra; Que de la suerte al inconstante viento Las grandes almas, de la tuya hermanas, No obedecen livianas, Y de la vida en todas las fortunas Y vaivenes son unas; De escollo empinadísimo al estilo Que las ondas, ya mansas, ya furiosas, Encuentran siempre inmóvil y tranquilo Y á sus mudanzas mil indiferente; Así en el mar inmenso de las cosas, Ya en calma esté y sereno, O ya la tempestad turbe su seno, Ellas iguales son constantemente, Pues triple acero el corazón les viste, Y con igual semblante Las mudanzas sin fin universo Presencian; tal tú el mismo siempre fuiste, Superior igualmente Al próspero destino y al adverso.

Mas no tardaron los veloces años
En darte sus usados desengaños,
Y en olvidar los hombres tus inmensas
Portentosas hazañas y altos hechos,
É increibles servicios celestiales
Que no igualaran nunca recompensas;
Malvados, viles, envidiosos pechos,
Hombres no, pero monstruos infernales,
Baldón de España y mengua,
Cuyos nombres omite el labio mio,
Porque no manchen, al pasar, mi lengua,
En tu propia comarca y señorio

Tus venerables manos con esposas
Ataron afrentosas,
Y te hundieron en negra cárcel triste:
¡Ay Dios!¡quién lo creyera!¡oh cruelhado!
¡Inaudita maldad! ¿cómo pudiste,
Justo cielo sagrado,
Consentir tan horrenda alevosía?
¿Cómo alumbrarla tú, dador del día?
¡Y no ya en triunfo, cual la vez primera,
Que eterno para ti durar debiera,
Sino cual malhechor aherrojado
Llegar á su ribera
Te vió la ingrata indiferente Europa!

¡ Cuál tu vivir fué entonces lastimero! ¡Cuán triste y largamente De la amargura la colmada copa Apuraste paciente, Hasta que el mudo acero Cortó de Atropos tu vital estambre! Y; oh del siglo baldón no encarecido Gimió tu santa ancianidad sujeta À las congojas de miseria y hambre; Y el más rico varón que el tiempo vido, De quien era el caudal medio planeta, Murió en tanta pobreza y desamparo Que casi se igualó con el mendigo, De la tierra desecho, Con quien hado enemigo Fué hasta en la muerte avaro De la veste postrera y postrer lecho!

Si, que en la baja esfera Do nos destierra el cielo soberano, Es la desdicha fiera Calidad de grandeza verdadera: Nada turbe tu paz, ; oh! Dios humano; Que si tu mortal vida Fué por tantas desgracias afligida, Los rios volverán á su alto origen, Cubrirá el mar del hombre la morada; Del sol en torno sus antiguas vueltas Suspenderá la tierra, y todas sueltas De las eternas leyes que las rigen Y armoniosa danza concertada, Las altas ruedas, entre si revueltas, Chocarán como naos En mar alborotada; Y tornará la creación al caos, Antes que la memoria jamás muera Del varón sin segundo Que acabar pudo la mayor hazaña Que ha visto la pasada ó ver espera La edad advenidera; Sin cuyo numen y constancia extraña Aun estuviera despojado el mundo De su más bello, espléndido, fecundo, Rico y sublime y grande continente, Que la mitad del mundo ocupa solo; A quien, cual ancha faja, la cintura Ciñe la ardiente zona, Y un polo es de su frente alta corona Y estrado es de su planta el otro polo.

Y, si suyo también no fué tu nombre,
Y así agraviarte quiso hado tirano,
Ve su perverso intento salir vano,
Pues ¿quién hay que con ira no se asombre
Clamando: «¿El más injusto ciego olvido
Y culpa de los hados y del hombre
Es que el alto lugar inmerecido
Usurpe en el moderno continente
Al divino apellido
De su descubridor, nombre que miente? »
Y así tu nombre brilla en él ausente
Con doble resplandor esclarecido.

1856.

# Á UN CÓNDOR ENJAULADO

Un tiempo allá en el suelo americano Te aclamaba por rey la alada plebe, Y de los Andes la más alta nieve Atrás dejabas en tu vuelo ufano:

El espacio sin fin del aire vano Era tu imperio; mas en cárcel breve Hoy en vano tus alas alza y mueve Tu no perdido instinto soberano. ¡Cuánto, al mirarte, oh cóndor, me apiadas Preso y en suelo, como yo, extranjero! Mas yo pronto á las playas adoradas De mi dulce Perú volver espero, Y tú, blanco curioso á las miradas, Ausente morirás y prisionero.

## Á MAGDALENA

MI NODRIZA

No porque la noche fria
Tu africana faz vistiera
Con el color que la blanca
Altiva estirpe desprecia,
Fué menor nunca el afecto
Con que te amé, Magdalena,
(Que cual la tez no escondias
El alma por dentro negra)
Ni es menor mi pena ahora,
Ó el llanto es menos que riega
Mi mejilla, y que me arranca
De tu fin la triste nueva;
Tu fin que un lustro á tu amante
Hijo adelantó la ausencia,

Sin que pudiera volverte
Así en tus horas postremas
Los amorosos cuidados
Que te debí en mis primeras,
Y en parte al menos pagara
Tan grande sagrada deuda;
Sin que tus amados restos
Á la mansión sempiterna
Acompañara, ó en llanto
Bañara tu humilde huesa.

Tú también eres mi madre, Tú que mi niñez enferma Sustentaste un año entero Con la sangre de tus venas; Tú que, partiendo conmigo El amor de tu hija mesma, A ella y á mí nos amabas Con igualdad tan perfecta, Que tan solo declaraba Del color la diferencia, Ser ella hija de tu sangre, Yo solo de tu terneza; Tú què de la noble y santa Caridad imagen eras, Cuando su blanco sustento À un pecho yo, mientras ella Al otro pecho, exprimía Con boca asida y sedienta; O cuando del diestro brazo, Dándote amor fortaleza,

Era yo peso querido, Y del otro tu hija lo era. : Cuántas veces con mi llanto Me despertaste inquieta! ¡ Cuántas de mi cuna al lado Pasaste la noche entera, Sin dar al sueño un instante Tu fatigada cabeza; O tal vez entre tus brazos, Cuna mas blanda que aquélla, Me arrullabas y mecias, Y antiguas canciones tiernas Con baja voz me cantabas, Hasta que yo me adurmiera, Sin que jamás se agotase El caudal de tu paciencia!

Tan solicitos cuidados, Tal ternura, tantas penas, ¿ Con qué premio jamás pude En parte corresponderlas? Ni ¿ qué valió el que la dulce Libertad luego te diera, (Que aun esclavitud injusta Era de mi patria mengua) Si, siendo libre cual todos, Por ley de naturaleza, Te volví lo que era tuyo, Dejando intacta mi deuda? Estimar tan solo pudo Excesiva recompensa Lo que solo era justicia Tu gratitud lisonjera.

Ni, porque quisiste un tiempo Dejar la casa materna, De mi te olvidaste nunca, Ni me faltaron las muestras De tu amor; aun me parece Que con raudos pasos entras, Y que yo á tu encuentro vuelo, Y que á tu seno me estrechas Y me das mil dulces nombres Que hasta hoy en mi oido suenan; Y luego á mi ansiosa vista Aun me parece que enseñas, Ya gracioso juguetillo Que mis miradas alegra, Ya sabrosa golosina, De menos dulzura llena Que las caricias y extremos Con que la das y presentas. ¡Oh corazón generoso! Vez ninguna se me acuerda En que, de dones desnuda, À tu Clemente à ver fueras, Que del bolo postrero Se privara tu pobreza, Antes que el presente usado Faltara á tu larga diestra.

Si los presentes el alma Los mide sólo y los precia Por la intención y el afecto Con que el alma los ofrezca, Nunca mayores los hizo Vana ostentosa opulencia, Ni envidió jamás el mundo Más rica dádiva regia.

Perdona, oh madre, perdona, Si mi condición soberbia, Por tu ternura engreida, Pudo con cólera ciega Olvidar tantos favores Con la ofensa más pequeña; Perdona, si tal vez pudo La injuriosa fácil lengua Ser ocasión de tu llanto Y de tus humildes quejas. ¡ Sabe el cielo, sabe el cielo Con cuánto dolor me pesa; El es, oh madre, testigo Del desconsuelo y la pena Que siente de tu hijo el pecho, Al pensar que la dureza Del hado negarle quiso Que, á tu mortal cabecera Postrado humilde de hinojos, El perdón de sus ofensas Te pidiera arrepentido, Y de esos labios le oyera, De esos labios que no espero Que jamás á hablarme vuelvan! Mas, ya que consuelo tanto
Me negó la suerte adversa,
Blandos reciban tus manes
De aqueste canto la ofrenda;
Él por mí perdón te pida,
Él por mí perdón merezca;
La antigua deuda del hijo
Pague siquiera el poeta;
Y, si han de pasar mis cantos
Á las gentes venideras,
En ellos, ¡oh mi nodriza!
Tu humilde nombre se lea.

1860.

## Á ELENA

Labios tienes cual púrpura rojos, Tez de rosa y nevado azahar, Y rasgados dulcísimos ojos Del color de los cielos y el mar.

Oro es fino la riza madeja Que hollar puede el brevisimo pie, Y flor tierna tu talle semeja Que temblar al favonio se ve.

La hija bella del Cisne y de Leda, Te pudiera envidiar cuerpo tal; Pero en él más bella alma se hospeda, Que no empaña ni sombra de mal Prole extraña tal vez me pareces De himeneo entre Dios y mujer: ¡ Ah!¡ dichoso, dichoso mil veces Quien amado de ti logre ser!

No yo, indigno de tanta ventura, Á cuya alma pesó, cada vez Que te viera, no ser ya tan pura Cual lo fué en su primera niñez.

## SAFO Á FAON

En amor convirtieras el desvio, Si acertara á pintarte Del inmenso amor mio, ¡ Bellisimo Faon, pequeña parte! ¡ Enseñárame Febo Modo de canto nuevo, Muy más eficaz arte, Para expresar pasión tan nueva y rara Que con pasión ninguna se compara, Y las penas tan bárbaras y atroces Que noche y dia siento Al ver que con desdén la desconoces! Para amor tanto y tan feroz tormento Fáltanme las imágenes y voces, Y es helado y escaso Aun el celeste idioma del Parnaso.

¡ Por qué no sale el fuego Del furibundo ciego Desesperado amor con que te adoro Envuelto en mis palabras, Porque tu alma al amor ó piedad abras! ¡ No en licor negro, en encendido lloro Ó de mi corazón en tinta roja, Menester fuera humedecer la pluma, Para decirte la sin par congoja Que por tu causa sin cesar me abruma, Violento usurpador de mi albedrío Que, apenas te miré, ya no fué mio, Quedando de improviso en tanto grado La voluntad de tu belleza sierva, Cual si me hubieras pérfido hechizado Con el veneno de amorosa yerba!

Y; si con la voz viva yo siquiera Significarte tal pasión pudiera, Y tan prolijas penas! Mas llego apenas á tu dulce lado, Los ojos alzo por mirarte apenas, (Bien los tuyos lo saben, despiadado) Cuando la voz me falta y el aliento, Al paladar mi lengua se encadena, Y se entorpece tardo el pensamiento. Cunde llama sutil de vena en vena; Desampara la sangre mi mejilla Y al corazón agólpase que el pecho Rasgar ya quiere, á su latir estrecho; Negra nube á mis ojos amancilla El puro sol; mi oído Llena sordo zumbido;

Un helado sudor toda me inunda;
Me da apenas sostén mi endeble planta,
Y difunta semejo ó moribunda:
Y es fuerza así que tanta
Furia de amor remita,
Aunque tan muerta, á la palabra escrita.
Y; ojalá que tu mano no se afrente
De abrir, oh mi Faon, el triste pliego
De la que siempre te causara enojos,
Ni de leerlo afréntense tus ojos,
Si leer á tus ojos lo consiente
El piélago de llanto en que lo aniego!

Como al sol nieve, como al fuego cera, Del amor á las llamas me consumo, Sin que de cuerpo ni alma se preserve Minima parte de la horrible hoguera Que, aunque siempre su ardor pareció sumo, Más y más cada vez furente hierve. No es amor, es la misma Citerea, Que ya de toda mi se enseñorea, Y que Citeres deja, Gnido y Pafo Por el ardiente corazón de Safo; No en fuego tan activo y tan funesto Como este en que yo expiro Ardió la triste Mirra que á Ciniro Que á otra creyó gozar, en torpe incesto Gozó de miedo llena y justo espanto, Y aun hoy, trocada en árbol, atestigua Su desventura antigua É infausto amor con oloroso llanto; No amaba tanto Fedra al desdeñoso Casto hijo de su esposo,

Ni la maga de Colcos al perjuro Robador del dorado vellocino, Ni Eco al garzón divino, De su propio traslado, Que vió del agua en el espejo puro, Por celestial castigo enamorado: Ni con mi ciego loco desatino Parangonar es dado Exceso alguno de amorosa llama De que se acuerda con horror la fama... Y esa que á mi prefieres ninfa bella ¿ Piensas que amarte sabe? el amor de ella Junto al amor de Safo es sombra vana, Apariencia, ilusión, juego, mentira... Mas si a pintarte aspira En vano el labio mi pasión insana, ¿ Cómo pintar podré mis zelos é ira, Al mirarte en los brazos de otro dueño? Cuando de noche en solo lecho y frio, De donde vive desterrado el sueño Y que humedece de mi llanto el río, Revolviéndome inquieta á todos lados En los ásperos linos, las almohadas Teniendo entre mis brazos enlazadas, Cual no puedo tus miembros adorados, Espantosa memoria de repente Viene á asaltar mi mente De que en el punto mismo en que me abraso Con solitario amor no satisfecho, Y el deseo me acosa vanamente, Unificados en abrazo estrecho

Os sustenta dichoso blando lecho, Y que otra goza lo que yo no gozo, Las negras furias todas del Cocito Apoderarse siento de mi pecho Y dél hacer fierísimo destrozo; Contra las duras gélidas paredes Que en la dureza y el rigor excedes, Alzando ronco dilatado grito, Mi frente miserable precipito; Meso mi cabellera; de mis brazos Las tristes inocentes carnes muerdo: Toda sin compasión me hago pedazos Y con blasfemias ásperas irrito A los Dioses, perdido todo acuerdo; No, no hay en Orco misero precito Cuyo tormento compararse pueda Con el que apurar me hace tal recuerdo: No aquél á quien dentada aguda rueda Rompe y asierra el cuerpo palpitante, Ni el que nunca á beber sediento alcanza Fresco cristal que ve siempre delante Y apeteciendo está sin esperanza; Ni el condenado al perennal trabajo De subir á alto monte grave roca Que, siempre que la cumbre casi toca, Rueda de nuevo rápida hacia abajo; Ni el otro de cuyo higado sangriento, Inmortal alimento Que sin cesar renace, Hambriento buitre sin cesar se pace: Ninguna de estas penas mi alma arredra, Mayor que todas ellas es la mía, Y, si trocarlas diéranos la suerte, Tu sed, Tántalo, alegre admitiria, Ixión, tu rueda, Sísifo, tu piedra, Y el buitre que no se harta de roerte Las entrañas, ; oh Ticio, noche y día! Todos juntos tomara vuestros duelos Como pena ligera, Y entre vosotros todos repartiera El sin igual tormento de mis zelos.

¿ Cuál encarecimiento habrá expresivo De la vida misérrima que vivo? Siento en la más secreta Parte del corazón como escondida Honda aguda saeta, O que mano de bronce, dél asida, Con sus tenaces garras me le aprieta; Duéleme el alma, duéleme la vida; Reposo no me da lugar alguno, El manjar aborrece el labio ayuno, Y, si á gustarle á veces me violento, Cansada de sufrir ruego importuno, Me es acibar y tósigo el sustento; En perenne vigilia Consumo de la noche el giro lento; Los cuidados y amor de mi familia, De mis amigas el sabroso trato, Aquella antes dulcisima confianza, La placentera danza, Las femeniles galas y el ornato,

La variada belleza De la naturaleza, Y cuanto me halagaba y complacía, Hoy en el dolor fiero De no corresponderme à quien yo quiero, Todo en rostro me da, todo me hastía, Ni à consolarme parte Es del divino Homero, La excelsa poesía, Ni las bellezas mágicas del arte; Mi ingenio mismo entorpecido duerme; Mas, aunque á su primera Lozania volviera, Ni él pudiera en tal trance alivio serme. ¡ Ay! en vano es insigne el nombre mio Entre los claros nombres Que celebra y pregona En áurea trompa por do quier la Fama; En vano con la délfica corona Que circunda mis sienes, å los hombres, De mi sexo honra y luz, envidia causo. ¡ Ah! ¿ qué me importa la apolinea rama, Ni qué me importa el animado aplauso Que rinde toda Grecia A su gran poetisa, Si Faon me desprecia Y los laureles que le ofrezco pisa? ¡ Más me valiera ser hermosa y necia, Que hospedar alma grande y numen alto En cuerpo de hermosura y gracias falto!

Oh dichosa rival, por tu hermosura Que en adorada red tiene cautivo A mi Faon esquivo, Safo su dulce lira te daria Y su creciente gloria perdurable; Si, que no aplaca la congoja mia Imaginar que en tanto Que haya en el mundo amor y poesía, Siglos sin fin después que ya no se hable La melodiosa lengua en que los canto, Sonarán en idiomas mil diversos Mis encendidos amorosos versos, Y que la tierra atónita y confusa Al Pindo me alzará, décima Musa. De la gloria el fulgor no me compensa, Y no pudiera consolarme nada De la desdicha inmensa De no haber sido por Faon amada. La misma compasión me es importuna; Si penar era mi hado como peno, ¡ Por qué, por qué piadosa la fortuna No me dió muerte en el materno seno, Ó mi tumba también no fué mi cuna!

¿ Cuándo tu encono contra mí se aplaca, Citerea cruel? ¿ Qué desacato Á tu deidad soberbia jamás hice? ¿ Con qué tremendo crimen esta flaça Mortal de tu rigor merecer pudo Amor tan grande de mancebo ingrato? ¿ Por qué, cuando mi pecho Cupido traspasó con dardo agudo,

No con el mismo dardo Hirió el pecho del joven por quien ardo? Nunca mi labio las debidas preces Ni las ofrendas omitió mi mano Que á tus aras consagra sacro rito..... Mas, ya que mis plegarias escarneces, Y el castigo me das si el delito, Y en mi mal te recreas, ; Maléfica deidad, maldita seas! Bien se declara en mi tormento grave Que tu bárbaro pecho amar no sabe: Que, si no, mi dolor te condoliera: A ti, insensible Diosa, À ti, que madre le eres, Jamás cautivó Amor á la manera Que cautiva y acosa A nosotras las débiles mujeres, Atenta sólo, oh celestial ramera, A tus carnales gustos y placeres. No de tus negros cíclopes, Vulcano, À la rápida mano Y golpear redoblado aumentes prisa: Deja ya, deja el igneo Monjibelo; Tiempo es que mofa y risa Te avergüences de ser á todo el cielo; Y, pues miras que Jove, En premio de forjarle el rayo ardiente, Débil sufre y consiente Que su hija infame así el honor te robe; Tiempo es que sin tardanza Ejecutes tú mismo tu venganza;

Tiempo es que, airado justiciero esposo, El universo asombres, Dando de tu consorte horrenda pena Al torpe adulterar escandaloso Con que te ofende y burla cada dia, Con dioses ayuntándose y con hombres, De cuyos hijos cielo y tierra llena, En turba que seria Á cuenta reducir empeño vano; Y tú, oh Amor, de tan perversa madre Hijo peor aun, fiero verdugo, Antigua peste del linaje humano Que airado el cielo sujetó á tu yugo, De sus miserias todas primer fuente, Tú á quien tu mismo padre, horrendo Marte De quien tiembla la tierra, En lo sangriento y bárbaro y furente No pudo aventajar, ni aun igualarte, Siendo sombra la suya de tu guerra, Sé maldito también : siempre à tu oido La música más dulce y dulce canto Fué de odiados amantes el gemido Y el sollozo y el llanto, Y el más grato espectáculo á tus ojos, Y á tus feroces aras Las víctimas más caras, Los helados despojos De aquellos que con fuerte Mano armada de hierro ó de veneno Puerta abren á su espíritu indignado, Ò hallan temprana voluntaria muerte Del ancho mar en el profundo seno.

À trance tal tu crueldad me lleva; Pronto, victima nueva, Aumentaré tus triunfos, oh Cupido: Que el sufrimiento á resistir no alcanza Dolor tan desmedido, Y es ya la muerte mi única esperanza; À mi desesperada furia loca Ya la peña fatal tienta y provoca De amantes desamados visitada: Pronto, pronto será que, de su altura. Con intrépido pie precipitada, Halle en el océano sepultura. Y tú, Faon, cuando te diga alguno: « Duerme en los negros senos de Neptuno « La triste Safo, por tu amor suicida, » Merézcate siquiera á la partida Cortés piadoso llanto La desgraciada que te quiso tanto No te lo vedará tu amante esposa, Que, si hora me odia viva, Con Safo que en la tumba ya reposa Ha de ser generosa y compasiva.

#### DON BENITO BONIFAZ

Entre las víctimas que sucumbieron el 7 de marzo de 1858, defendiendo las trincheras de Arequipa, se encuentra el nombre del capitán de artillería don Benito Bonifaz, con el entusiasmo de sus veinticinco años y el amor al pueblo donde nació fué de los primeros en lanzarse al combate. Las pocas producciones de Bonifaz que insertamos son tomadas del *Liberal*, periódico que en aquel año redactaban en Lima D. Lorenzo García y D. Ricardo Palma.

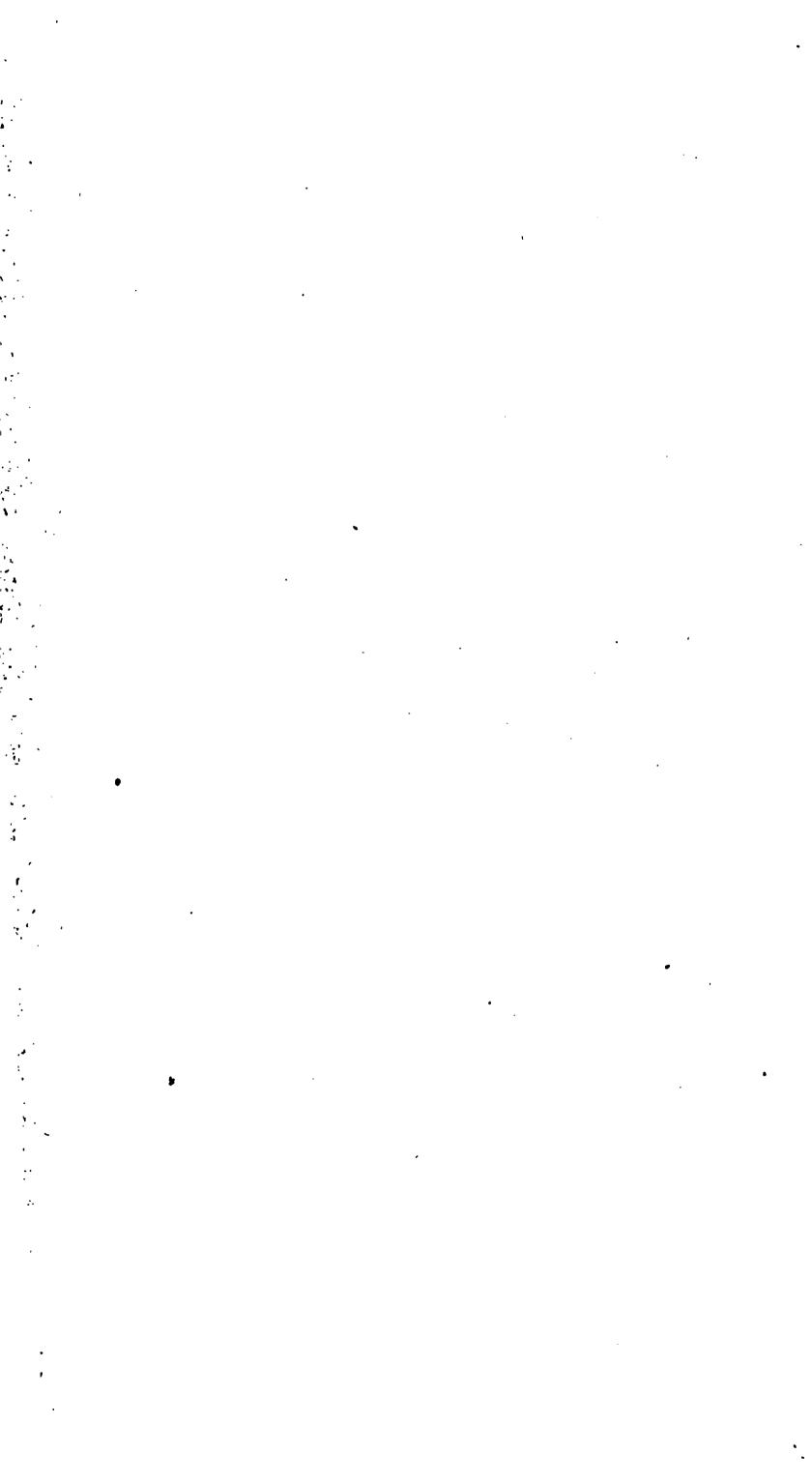

#### AL SOL

(En el 28 de julio)

Salud; oh sol! que en tiempos más felices Suspendido como hoy en tu gran templo, El drama presenciaste sin ejemplo Que nos dió libertad. ¡ Salud á ti! que el despotismo viste

¡ Salud á ti! que el despotismo viste En tu trono de bronce envanecido, Al patriótico embate estremecido, Cobarde zozobrar.

¡ Salud á ti! gigante de topacio,
Cuyo esplendor nos trae la memoria
Del más hermoso día de la historia
Del pueblo del Perú.
¡ Salud á ti mil veces! luz gloriosa,
Que en recuerdo de aquellos faustos días
Tu más brillante rayo nos envías
Desde el inmenso azul.

¡ Detente ahi! ¡ suspende tu carrera!
Y no desciendas aun al occidente;
Que quiero contemplar sobre tu frente
Radiosa y colosal,
La dicha y el placer que sentirias
Al ver como tus nobles descendientes
Supieron, esforzados y valientes
El yugo quebrantar.

Detente ahí! y escucha los acentos Que tu presencia fúlgida me inspira; Oye las vibraciones de mi`lira Que arranco con placer; Oye del vate el sonoroso canto Que de su pecho ardiente se levanta; Porque ha sentido que tu llama santa Ilumina su sien.

¡ Párate! Escucha el grito que de gozo
Lanza de corazón un pueblo entero;
Oye el estruendo del cañón guerrero
Que te saluda ya.
Mira en el templo humeando en los altares
El rico incienso que al empíreo sube
Cual blanquecina, vaporosa nube
El cielo á perfumar.

Mira los Andes de nevadas sienes,
Empinados atletas de granito,
Conmoverse también al hondo grito
Lanzado desde aquí.
Y en sus bases de piedra indestructibles,
Manantiales del oro refulgente,
Balancearse y el eco dulcemente
El grito repetir.

Cuando la última gota agonizante
De nuestro patrio, embriagador contento
Vaya á morir en el excelso asiento
Del padre universal,
Sigue tranquilo entonces tu carrera;
Paso á paso desciende hasta el poniente
Y vé en el horizonte suavemente
Tu núcleo á sepultar.

روالت والمحاكم

# Á UNA MUJER

Y tus ojos apartas de los mios?

No temes, di, que apaguen tus desvios

Mi ardiente corazón?

No te imaginas que mi vida entera

Puede exhalarse en el mortal suspiro

Que yo arranco del pecho si te miro

Desdeñando mi amor?

Dime, mujer más pura que la aurora
Al destellar en el rosado Oriente,
Si en tu mirar angélico, en tu frente,
¿ Hay algo de mortal?
¿ Dí si como á mujer debo adorarte?
¡ Misteriosa y divina criatura!
Feliz encarnación de la hermosura
¡ De mística beldad!

Si has tomado prestadas bellas formas Para traer una misión del cielo, Y rasgando quizás tan débil velo

Nos vuelves á dejar:

Si aqui has venido à disipar la nube Que limita del nombre el pensamiento, Ó te ha enviado el Señor desde su asiento Trayendo la verdad.

Si eres un rayo de la augusta aureola
Que circunda la frente del eterno
Ó el átomo lanzado al mundo externo
De su mente inmortal
Dimelo, pues, que para mi un arcano
¡ Es tu presencia aqui!..; ah! yo en tu aliento
He bebido de amor el sentimiento
Más puro y divinal.

¡ Contesta, por piedad !... no me desdeñes ; Desengañame, pues, yo te lo ruego... Es tan intenso el misterioso fuego

¡ Que me consume ya!
¡ Tan inmenso es mi amor!; Tal mi locura!
Que se pierde mi pobre inteligencia
Y el corazón, latiendo con violencia,
Lo siento zozobrar.

Seas una mujer, seas un ángel, Seas nacida aquí, seas del cielo, Mi albedrio, mi amor, todo mi anhelo Te quiero consagrar. ¡ Ah! para mi la vida es un martirio Y me siento morir de pesadumbre... Me agobia la ansiedad, la incertidumbre ! La duda perennal!

Si eres de allá, perdona mis delirios, Pues dichoso te diera mi existencia, Si un ligero perfume de tu esencia Me dieras al pasar.

Mas si naciste como yo en la tierra Por compasión mis súplicas escucha De este infeliz, que en tan dudosa lucha Ya próximo á expirar.

Mi porvenir sin ti será un vacío Mil veces más terrible que la muerte... Tan sólo de pensar que he de perderte

Para siempre quizás,
Siento el dolor que con su mano impía
Rompe todas las fibras de mi alma
Y allá en el corazón, fúnebre calma
Ó matador afán.

Como es grande mi amor es mi creencia:
Creo con una fé tan acendrada
Que tú has venido al mundo destinada
Mis pasos á guiar,
Que si me abandonaras á mí mismo,
Á mi lado pasando indiferente,
De mi santa creencia y mi fé ardiente
Me harías blasfemar.

. ;

Perdona si te ofendo: mas muy débil Mi pobre entendimiento se estravía; Se torna mi razón en insanía

Porque al fin soy mortal!..

Pero dime también una palabra

Que llegue à mis oidos: de tu acento

La vibración más tenue y al momento

Mi fé revivirá.

Yo pulsaré las cuerdas de mi lira
Arrancándole notas armoniosas
Tan henchidas de unción, tan religiosas
Que el mismo Jehová
Entre las harpas santas que su gloria
Para ensarzarle y bendecirle encierra,
Los acentos del harpa de la tierra
¡ Ay! no desdeñará.

Óyeme, pues, y deja que en tus labios Asome una palabra de esperanza Querubin ó mujer, á ti se lanza Mi alma sin vacilar; Yo para ser feliz tan sólo espero Que rasgues con tus labios ó tu mano El misterioso, impenetrable arcano Que encierra tu beldad.

#### A LOS PUEBLOS

Pueblos, ; oid! Cuando miréis que insano Abusa del poder algún pigmeo Y el título se arroga de tirano, Compadeced en él un devaneo:
Mas ya sabéis, si levantáis la mano De la cumbre caerá de su apogeo;
Porque es terrible siempre, omnipotente, La cólera de un pueblo independiente.

La esclavitud la humanidad degrada:
Sin libertad el pensamiento muere;
La libertad al pensamiento agrada;
La inteligencia libertad requiere;
Sin la razón la libertad es nada:
La libertad á la razón se adhiere;
Sin libertad y sin razón el hombre
Es tan sólo un reptil con aquel nombre.

No está del hombre en la impotente mano. Encadenar de otro hombre el pensamiento. Oid, los que aspiráis el de tirano Apodo conquistar, oid mi acento. La vanidad os ciega. Orgullo insano Os hace concebir tal sentimiento, No hay en el mundo, ¡ no ! no hay poderío Que apague la razón ni el albedrío.

¡ Pueblos! Mirad en el Calvario escritas, Con la sangre de Dios allí grabadas, Las palabras de bien más infinitas, Palabras de verdad inmaculadas. Razón y libertad nunca proscritas, Del corazón del hombre no borradas, Palabras de consuelo y esperanza Que nunca el tiempo á destruir alcanza.

Cuando la inteligencia creadora
Domina el egoismo que destruye:
Cuando la antorcha santa, brilladora
De la verdad el fanatismo excluye:
Cuando de la justicia bienhechora
Que la dicha del hombre constituye
Sigue el pueblo los dogmas consagrados,
Hay libertad entonces en los Estados.

Cuando la noble abnegación sublime Con su inmortal seráfica influencia El egoismo que al mortal oprime Destierra de su seno sin violencia; Cuando su voz irresistible imprime Allá en el corazón santa creencia Que acalla el interés y las pasiones, Son felices entonces las naciones.

Si registráis los libros del pasado
En que los hechos consignó la historia,
En donde está por siempre ya estampado
Cuanto en el mundo es digno de memoria,
Allí veréis que un pueblo entusiasmado
Aspirando de libre á la alta gloria,
Un cadalso levanta en su delirio
Y hace morir á un rey en el martirio.

Allí à Napoleón veréis el noble, El que fué vencedor en cien batallas, Que medio mundo conquistó al redoble Del marcial atambor y las metrallas; Aquél que al atacar barrera doble Nunca encontró, ni obstáculos, ni vallas, Abatirse, caer anonadado, Morir en una roca abandonado.

¡ Oid! los que abrigais de la justicia Riquisimo el tesoro en vuestro seno; Los no tocados aun por la codicia Y del vil interés por el veneno; Vosotros que encontrais aun con delicia De nobleza y virtud el pueblo lleno Ved vuestro corazón; sus relajadas Y mustias fibras sean arrancadas. Y luego contemplad de la conciencia El más oculto y misterioso pliegue, Y que ni la ignorancia ni la ciencia Os envanezca ni tampoco os ciegue; No sea que en el día de la audiencia Entre vosotros haya quien reniegue... ¡ Ay de él! fuera mejor no haber nacido Ó haber vivido siempre en el olvido.

Vosotros, los que estáis predestinados De nueva sociedad los fundamentos Duraderos á alzar: los señalados Para cumplir de Dios con los intentos, Veréis vuestros trabajos coronados Si colocáis por bases ó cimientos La verdad, la honradez, la inteligencia, Abnegación, valor é independencia.

Los que tengáis el corazón tan puro Y tan fuerte también como el diamante, Me volveréis á ver aquí, os lo juro, En medio del peligro amenazante. En nombre de la patria, yo os conjuro; No os descuidéis jamás un solo instante, No sea que la aurora del gran día Os sorprenda en el ocio y la apatía.

Hasta entonces, ; salud! hermanos mios, Hermanos en la patria y la creencia: Que exentos os conserve de estravios Y en paz é integridad la Providencia. Y no os contaminéis con los desvios Del mundo en que arrastramos la existencia, Peregrinos hasta hoy y abandonados, Y proscritos..... empero no humillados.

¡Pueblos! oid, porque se acerca el día En que la vieja sociedad se rompa Y se desquicie y se desplome, impia, Con sus nefandos vicios y su pompa. Ya resuena la voz terrible y fría De la eterna justicia....; oid su trompa! Jóvenes, esperad, los que grandeza En el pecho guardáis y en la cabeza.

## AL PUEBLO AREQUIPEÑO

Levanta, ; oh pueblo! tu inmortal cabeza
Tan alto como el Misti alza su frente,
Y que tu brazo, audaz y prepotente,
Armado del fusil,
Enseñe de una vez á los tiranos
Que el pueblo que defiende su derecho,
Lleva un muro envencible en cada pecho
Saliendo á combatir.

Levantate, que alli lleno de orgullo Quien quiere esclavizarte se envanece; Mirale frente à frente, se estremece Y tiembla de pavor; Porque, à pesar de sus instintos fieros Oye el grito tenaz de su conciencia, Y midiendo su fuerza, su impotencia Le enerva el corazón. Levántate que es él, el que la patria Ha querido en su loco desvario Llevar á su capricho, á su albedrío, Como á ramera vil.

Él, que sediento de ambición bastarda Para lograr su pretensión impía, Ha lanzado al Perú de la anarquía Á la guerra civil.

Levántate que es él, el que mintiendo Y burlando tu cándida esperanza, Te supo conducir á la matanza Para ajarte después.

Él, que tomando en sus impuros labios De patria y libertad los sacros nombres, Sobre la tumba de millares de hombres Levanta su poder.

Levanta; oh pueblo! tu laureada frente Y los hechos trayendo á la memoria, Lánzale al rostro, como vil escoria, Su negra ingratitud.

Tus hechos claros como el sol radiante Te dan derecho á maldecir á ese hombre Que con descaro sin igual, sin nombre, Sueña tu esclavitud.

Él, que debiendo á tu esforzado brazo El elevado rango que hoy inviste, Quiere el poder supremo que le diste Peleando en cruda lid, Emplear sangriento contra ti que nada Le debes aun en cambio á los honores Que le dieron tus bravos, no traidores Como él los llama, ; vil!

Porque grande también es el destino
Que te marcara el Hacedor divino
Con su dedo inmortal.

Es tu misión majestuosa y santa
Y preciso es la cumplas con denuedo
Sin que haga un punto el vergonzoso miedo
Tu pecho zozobrar.

¡ Pueblo! Levanta como el noble Bruto
Tu mano armada del puñal sagrado:
Rompe de un golpe el corazón menguado
Del cobarde adalid.
Él, como César ambicioso sueña
La patria esclava dominar tirano:
Quiere imitarle...; bien!... como al romano
'Hazle también morir.

Nada te arredre! de la pobre madre
No oyes el ; ay! el desgarrante grito?
No ves al hijo del Perú proscrito,
Mendigando tal vez
Allá en las costas de extranjera playa
El pan amargo de fatal destierro,
Porque así plugo al corazón de hierro
De vencedor cruel?

¿ No ves los pueblos de miseria llenos?

¿ No ves los campos del Perú agostados?

¿ Do quier con sangre no los ves manchados En toda su extensión ? Tanta miseria, tan horrible cuadro,

Hijo del Misti, valeroso, ardiente

¿ No harán que sientas en la noble frente Vértigo vengador?

Y es magnánimo el pueblo y generoso;
Y el pueblo fuerte, el pueblo valeroso
No se venga jamás.
Justicia sí, que la justicia es santa
Y el pueblo como Dios es justiciero;
Por eso ha escrito en su pendón guerrero,
¡ Justicia y Libertad!

Así como el monarca del desierto
Confiando en su valor y fortaleza
Duerme tranquilo, hundida la cabeza
En los nervudos pies,
Y cuando siente á su enemigo, pronto
Salta, sacude la melena erguida
Y le muestra su boca enrojecida
Por devorante sed;

Y con la cola los jadeantes flancos Bate, avanza las garras estirando, Los acerados miembros preparando Para el salto mortal; Y así lo espera en aparente calma Y así le aguarda á que acometa, insano, Para hacerle sentir de su ancha mano La fuerza colosal.

Reposa, pueblo, en tu poder confiado:
Duerme, duerme tu sueño majestuoso
¡Y, ¡ay! del que temerario tu reposo
Se atreva á interrumpir!
¡Ay del que del León en los dominios
Vaya á azuzar la cólera salvaje!
¡Ay del que un pueblo libre á su carruaje
Pretenda, loco, uncir!

Pueblo! si aquél que te amenaza fiero
Tus fuertes muros à atacar se atreve,
Como el torrente que el peñón conmueve
Desplómate sobre él;
Rompe, destroza, ahuyenta sus legiones,
Lánzate osado à combatir valiente,
Y triunfante coloca allá en tu frente
Victorioso laurel.

Pero si acaso á su ambición renuncia
Deponiendo ante ti su orgullo vano,
Brindale, generoso, de tu mano
Un apretón leal.
¡Sí! si renuncia á su ambición innoble
Ese será tu timbre más hermoso
Y magnánimo, grande, generoso,
Ofrécele la paz.

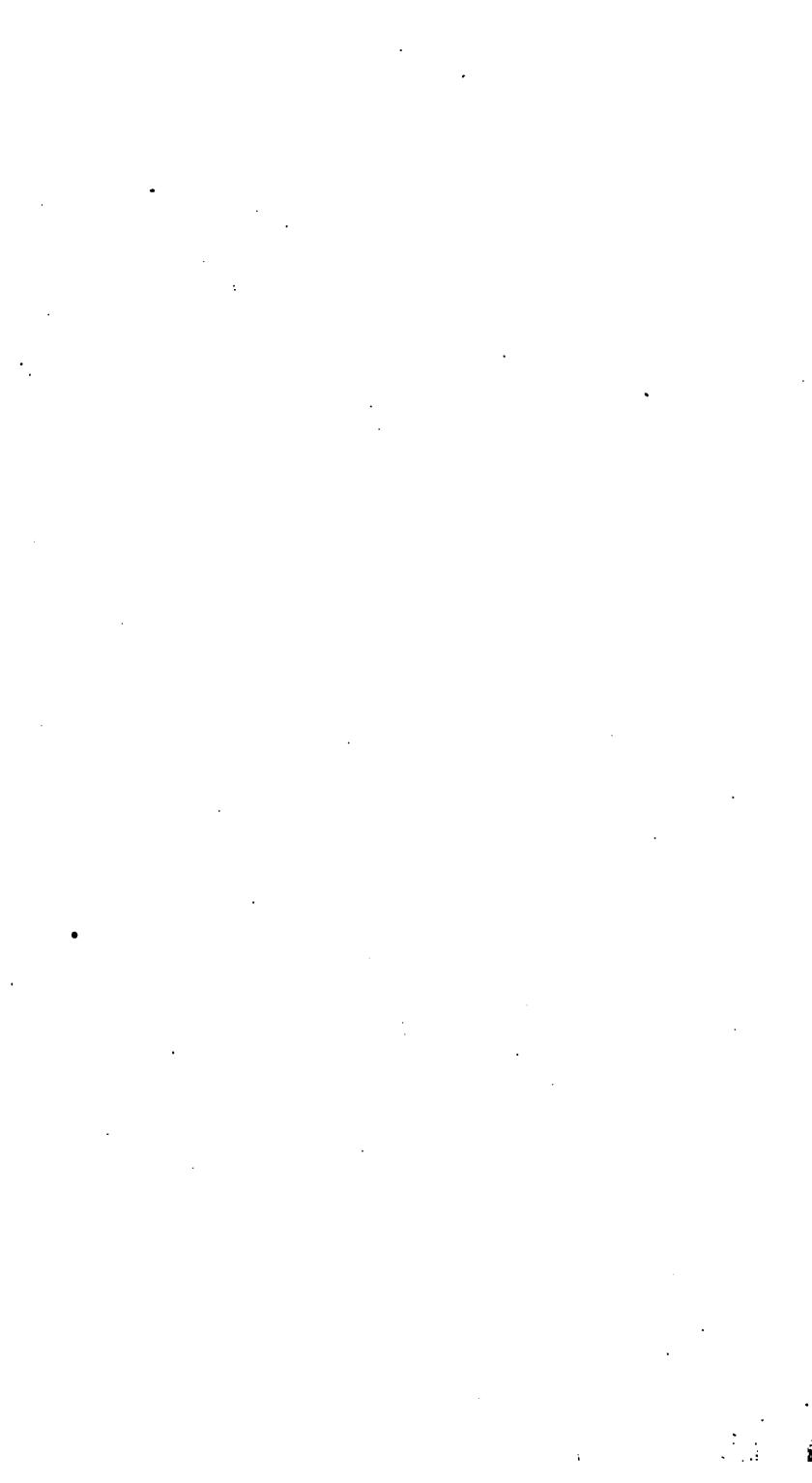

### DON MANUEL CASTILLO

Este popular poeta nació en Arequipa en 1814, época en que fué fusilado el bardo arequipeño Melgar. Ha seguido la carrera de empleado de Hacienda desempeñando actualmente la contaduría de la aduana de Islay.

• • • 

# EN MEMORIA DE MIS HIJAS

¡ Blancas palomas que fueron El encanto de su nido! Apenas alas tuvieron Y en el éter se perdieron Como en el viento el sonido.

Copas llenas de ambrosia De purisima fragancia, Cuyo aroma se extendia Cual la paz y la alegria Sobre el seno de la infancia.

Cuyo balsámico aliento Era efluvio de la aurora, Y era el manso y suave acento Que se adormece en el viento Con ilusión seductora. ¡ Puras gotas de rocio Que en una flor se encontraron! Flor cuyo cáliz sombrio Era yo y el llanto mio La fuente en que se formaron.

¡Hijas del alma! Algún día Entre mis brazos os ví: ¡Oidme! si mi agonía Prosigue lenta é impía Volved los ojos á mí.

# Á UNA POETISA

- ¡ Ángel de amor ¡! Espíritu sublime! ¿ Por qué la mano del pesar te hiere? ¿ Por qué tu vida entre congojas muere? ¿ Por qué no te alzas á los cielos, dime?
- ¿ Por qué tu corazón lanza un gemido Misérrimo, letal, desgarrador, Que rompiendo los velos del olvido Se pierde en los arcanos del dolor?
- ¿ Por qué tu frente misteriosa inclinas Ultrajando tu origen celestial, Y lloras y te abates, y caminas Herido el seno con atroz puñal?

¿ Por qué estás como el ave solitaria Que rabaron su nido de placer? ¿ Por qué elevas tu fúnebre plegaria Sobre la dicha que tuviste ayer?

¡ Tanta desolación, tanta tristeza En tus profundos sentimientos hay Que tus notas henchidas de terneza Brotan del alma sollozando un ay!

Por eso tus volcánicos cantares Derraman por doquiera la aflicción; Por eso como lava tus pesares Calcinan tu doliente corazón.

¡ Oh! no llores así, blanca paloma, Que tienes hermosura y juventud... Quizá el mañana bendecido asoma Bordando con su luz á tu laud.

Quizá las negras horas de amargura Como nubes sombrías pasarán, Como pasa del bosque en la espesura El ronco rebramar del huracán.

Quizá algún día brillará sereno Sobre tu frente angelical el sol, Y dará paz á tu agitado seno Como da á las auroras arrebol. ¡ Ay! infeliz de aquél que nunca alcanza Mirar la sombra del perdido bien! Está muerta la luz de la esperanza, Muertas las horas del placer también.

Y errante, y solitario y moribundo, Apurando la copa del dolor, Cruza el desierto límite del mundo Sin amigos, sin gloria y sin amor.

Y esa no es tu misión... que tú eres bella, Melancólico cisne del pesar. Aun derramas perfumes en tu huella, Aun hay consolación en tu cantar;

Aun las notas que el amor te inspira Hacen al mismo amor estremecer... Tu ardiente corazón es una pira, Porque es el corazón de una mujer.

Aun te falta cantar la luz, las flores Mecidas en el mágico pensil, Cuando risueñas aspirando amores Abren su cáliz al hermoso abril.

El eco ronco de aquilón bravío, Que se dilata por el turbio mar, El rumor vago del profundo río, La aurora que nos viene á despertar. La luna con su lánguido desmayo Cuando alumbra una lágrima de amor, Cuando refleja su muriente rayo Allá en las soledades del dolor.

Poética mujer, ¿tú pides calma, Pides mengua á tu mísera ansiedad? Sabrás que templa del poeta el alma El recio vendaval, la tempestad.

Que si tiende su vuelo al Infinito De Dios el soplo rapidisimo es; Si del fondo del alma lanza un grito Rueda el mundo falaz bajo sus pies.

Entonces libre por el éter gira Rozando con su frente el porvenir... En torno suyo los planetas mira Del vacío en el piélago surgir.

Levanta el vuelo á tan sublime altura, Mujer que sabes con pasión amar, Que también el amor y la ternura Tienen lágrimas dulces que llorar.

Tiende tus alas, serafin ardiente, De la corona inmarcesible en pos Y al tocar el cénit resplandeciente, Unja tus sienes con su aliento Dios.

#### LA LUNA

#### Á MI AMIGO

#### D. EDUARDO DE PONCIGNÓN

¡ Qué hermosa estás en el cielo, Blanca Luna solitaria! Á ti se alza mi plegaria Con la fé del corazón. Por el éter sonrosado Sereno, puro, sin nubes Hacia el cénit blanda subes Como tímida oración.

Un mar de luz de tu frente Se derrema en el espacio, Y tu espléndido palacio Es la tibia inmensidad. Por ella surges, dejando Con magnética fragancia Los recuerdos de la infancia, Las delicias de otra edad. Esa tu luz argentina
Trae à mi frágil memoria
Magnetizada la historia
De mi plácida niñez:
Allí está el hogar querido
Allí las blancas visiones,
La quietud de mis pasiones
Mi apacible languidez.

Contigo viene el sonido
De la mística campana
De la torre más cercana
Que acostumbramos oir.
Y esa música remota
Dentro la mente adormida,
Deja una nota escondida
Que no se puede extinguir.

Cuántas veces he sentido Profunda melancolía, Mirando tu faz sombría Por entre nubes rodar, Como rueda mi barquilla, Al través de la tormenta, Cuando horrisona revienta La fuente de hondo pesar!

Yo te vi, Luna, algún dia Sobre campo de bonanza, Más bella que la esperanza Y más feliz que el amor.

·•' :

¡ Blanca, luciente, sublime, Derramabas resplandores Con magnéticos fulgores En los valles del dolor!...

Tú revelas los secretos Más recónditos del alma, Con tu purisima calma, Con tu majestad gentil, La brisa está soñolienta En la callada laguna, Y sólo zumba importuna La aguda voz del reptil.

¡ Hondo silencio!... Las flores Ciernen el pétalo bello Guardando tibio el destello De tu suave rosicler. Reminiscencias dichosas De romántico reflejo Surgen del alma al espejo Y se vuelven á perder.

Sobre torreón carcomido Sentado á su rota almena, Le he visto cruzar serena Por un océano de luz. La majestad de la noche El rumor del monte, vago, Su imagen dentro del lago Reproducida al trasluz. Del grillo la queja flébil
Que entre la yerba se esconde
Y la soledad responde
Su monótono plañir.
Dejan en mí tal encanto,
Tanta magia y melodía,
Que en torrentes de armonía
Siento mi espíritu hervir.

Lámpara eterna del cielo Sobre el éter suspendida, Eres, ; oh Luna! consuelo De aquél que gime en el suelo Batallando con la vida.

Con tu resplandor bendito Se inflama la seca frente Del desdichado proscrito, Que manda á la patria ausente Del alma un ; ay! infinito.

¡ Planeta de mis ensueños, Virgen de paz y de amor! Derrama suaves beleños, Y dame virgenes sueños Que suavicen mi dolor.

¡ Qué hermosa estás!... muy hermosa Desde que el soplo divino, Te señaló tu camino Inmutable — siempre fiel.

4.4

Solo un Dios Omnipotente Pudo anudar con su mano Del universo el arcano Impenetrable — Solo Él.

Siglos, tras siglos, rodando Sobre tu órbita inmensa, Eres péndola suspensa Del mundo en oscilación. De innumerables estrellas Tu luz á su luz absorbe: Si el Sol es alma del orbe Tú serás el corazón.

¡ Oh Luna!; cuántas escenas Miraste desde esa altura, Siempre impasible y segura La majestad de tu sien! De amor el primer latido Te mandó su fuego santo, Mas tu luz avivó el llanto Del proscrito del Edén.

Un día solo... tu disco Cadavérico, tremente, Lanzó un grito de repente, Y el universo gimió, Y retemblaron los cielos, La tierra cayó en desmayo, Y de perfil un rayo Sobre el Gólgota brilló; Y ese rayo... La agonia
Del Hombre-Dios alumbraba
Y pálido titilaba
Sobre el ara de la cruz!...
¡ Él, de esa lágrima eterna
Que resbaló á su mejilla
Deslustrada y amarilla
Recogió la última luz!

¡ Ay! desde entonces, el misterio
Tu faz perdurable baña;
Y esa mancha que la empaña
El crimen es de Salem.
¡ Pobre Salem!... Desde entonces,
Indiferente iluminas
El alcazar y las ruinas,
Las fuentes del mal y el bien.

Luna, prosigue entre tanto Tu silenciosa carrera, Inspira al Orbe doquiera Sueños de amor y virtud. Presta consuelo al que llora, Á la virgen esperanza, Al navegante bonanza, Y armonías al laud.

## ELOÍSA LANAO

Deja que rompa funeral gemido Y en los sepulcros mi dolor estalle. ¡ Porque ha muerto la tórtola del valle Dejando; ay! triste, solitario el nido!

Una esperanza virginal era ella Con el aura sutil acariciada Blanca, sublime, misteriosa y bella Por el hermoso porvenir velada.

Y, cuando alzaba su tranquila frente, Y entre bellezas mil resplandecia, ¡ Oh! quién pudo pensar, que ya inclemente, La Muerte á su dintel la sonreía. ¡ Duerme en el seno de eternal reposo Prenda querida del amor más tierno, Mientras tu Padre, y tu infeliz esposo Riegan tu losa con su llanto eterno!

## Á UN NIÑO

Por no mirar la luz, del seno obscuro Donde yaciera tu inocente niño, Salvó glorioso de la vida el muro Y al cielo se elevó, tan blanco y puro Como la nube de argentado armiño.

# EN EL ÁLBUM

#### DE MERCEDES B. DE DORADO

Se evaporó la fragancia De mi ciega inspiración Desde mi penosa infancia... Y fué su tumba la estancia Doliente del corazón.

Ya no conservo la nota De mi festivo Cantar, En mi seno gota á gota Cayó la savia que brota Sólo el árbol del pesar.

Yo no podré, amiga mia, Á tu mérito ofrecer Más que mi larga agonía, Y una lágrima sombría Que siempre suele beber. Funesto libro por cierto Debe ser el tuyo hermosa En que divaga encubierto Sólo el recuerdo de un muerto, De una sombra misteriosa.

Mis esperanzas murieron
Y su lugar ocuparon
Dulces memorias que fueron
Y tiernisimas ardieron
Y después ; ay! se apagaron.

¡Oh! nunca permita el cielo, Que sufras tú bella flor, El amargo desconsuelo, Que yo sufro en este suelo Bajo el peso del dolor.

### LA TUMBA

Yo vengo á tu sepulcro, Mujer idolatrada, Sumido en la tristeza Y en el dolor, por ti. Yo que pensaba tierno Unido á tus encantos, Llamarme entre los hombres El hombre más feliz.

Yo que miré en tus ojos Mi fuente de ventura Crecer, como crecia Mi indómita pasión: Que comprendí el secreto De amor inextinguible, Que el cielo en sus arcanos Guardó para los dos. Yo solo... que en la tierra, De su inocente labio, Mereci la sonrisa De aprobación tal vez. Que pude en mis ensueños Llamarme afortunado. Yo solo; ay! triste ahora, Llegar á ti podré.

Mi pecho lacerado
Con el dolor ha muerto;
En él ya no palpita
Mi pobre corazón.
Si ha muerto la lumbrera
De mi deliente vida,
¿ Para qué la existencia,
Para qué quiero yo?

La muerte sólo busco
La muerte, mi tristeza
Y mi dolor supremo
Pudiera conjurar.
¡ Qué dicha! en una tumba
Mis frigidas cenizas
Con las suyas, y mi alma
Con su alma... más allá...

### UN EPITAFIO

Yace aqui la virtud desfallecida Y por ella el amor, doliente llora: Un brillante cristal era su vida Pura como el aliento de la aurora Suave, como la tarde entristecida Cuando su último rayo descolora: La muerte la empañó, ; sombra adorada, Bella esperanza convertida en nada!

### Á...

Recuerdos de mi amor, surgid ahora
Como lampas de luz sobre mi frente,
Y ante mis ojos, reflejad la aurora
Que ayer me acariciaba con su ambiente.
Traedme á la mujer encantadora
Que fué la estrella de mi amor ardiente,
Y dió á mi corazón paz y ventura
Con solo un rayo de su lumbre pura.

¿Quese hizo tanto bien?.. Se hundió en la nada Y quedé solitario en el desierto, La luz de mi esperanza está apagada El sol de mi ilusión está ya muerto. Hoy giro en torno de una tumba helada, Cargando mi dolor con paso incierto, Y mis recuerdos, ¡ ay! llevo conmigo Porque son en mi afán mi único amigo.

# EN UN ÁLBUM

Resbalan, niña, tus horas De ilusiones y de amor, Como brillantes auroras Que pasan encantadoras Por las hojas de una flor.

Estas horas bendecidas Horas del paterno hogar, ¡Son tan rápidas!... que idas, Son como arenas perdidas En lo profundo del mar.

### **YARAVI**

« Ya que para mi no vives »
Porque te vas y me dejas
Prenda querida:
Viviré como la viuda
Tortolita que ha perdido
Su compañía,

Como la nave agitada
Por los vientos, que resiste
Del mar las iras
Es juguete de las olas,
Y sin arribar al puerto
Se hunde y abisma,

Como paloma, que el nido
Vió en la selva, por el rayo
Hecho cenizas,
Y cuando huía gimiendo,
El cazador la acechaba
Con saña impia,

Como árbol de frente osada Que señoreaba los prados Su lozania, Miró secarse su savia Porque el agua le faltó, Que era su vida:

Así yo, querida prenda, Seré tortolita viuda, Nave perdida, Seré paloma sin nido, Seré árbol de seco tronco, Si te retiras.

# Á LA SEÑORA JESÚS MURGA

Deja que cante mi dulce Lira Los resplandores de tu mirada, Flor de los cielos Embalsamada Con los perfumes de la amistad.

Deja que el bardo ponga en tu libro Grato recuerdo, débil ofrenda
De su cariño
Segura prenda
Que ni los tiempos podrán borrar.

Tú cuyo Padre me llama hermano Mi generoso leal amigo; Él cuya infancia Pasó conmigo, Después la aurora de juventud. Tú que comprendes niña inocente Vinculos santos. ¿ No es cierto, amiga, Que á nuestras almas Plácidas liga Un mismo afecto, bella Jesús?

Tú que reflejas el mismo rayo Que ilumina su faz sencilla, Pues que en tus ojos Cándida brilla La misma aurora de su niñez,

Guarda en tu seno los ricos dones De las virtudes que el justo cielo Dentro su pecho Para consuelo De los que sufren, quiso poner.

Tú con Mercedes, Maria y Rosa, Son de su vida diáfanos lazos Que le sostienen: Son los pedazos Más palpitantes del corazón.

Tiernas palomas de casto nido, Que á vuestros padres dáis la ventura, Sed como ellos, Todo ternura, Limpidas fuentes de paz, de Amor!

# Á TI...

Yo te busqué con mis ojos, Yo te busqué con mis manos En los profundos arcanos Que tiene mi corazón: Y no hallé en él ni tu sombra Porque te habías huído, Y estaba caliente el nido Que te sirvió de mansión.

En sus vastas soledades
Solo encontré una memoria
De nuestra pasada historia,
Que al tocarla se perdió,
Y era, el lúgubre epitafio
De mi amor, de mi ternura,
Y era la honda sepultura
Que tu ingratitud labró.

Y, hubo silencio... hubo calma, En su desierto infinito, Y contemplé de hito en hito Mis ilusiones de ayer, Que en la bruma del pasado Cadavéricas surgían, Mas luego desaparecían Para nunca más volver.

### EN LA TUMBA DE MI AMIGO

#### MAR. A. PAULETE

Aquí un hombre de bien, aquí dormido Á la resurrección tranquilo espera: Brilló como una aurora pasajera Y en el seno de Dios, se hubo escondido.

Un pueblo entero de pesar herido Aqui dejó una lágrima postrera; Ay! aqui la amistad más verdadera Grabó en su mármol su eternal gemido.

Aqui constante para siempre arde De una esposa la pira de ternura, De siete hijos la filial plegaria.

Aqui llora la brisa de la tarde, Aqui la fuente lánguida murmura, Aqui está la paloma solitaria!

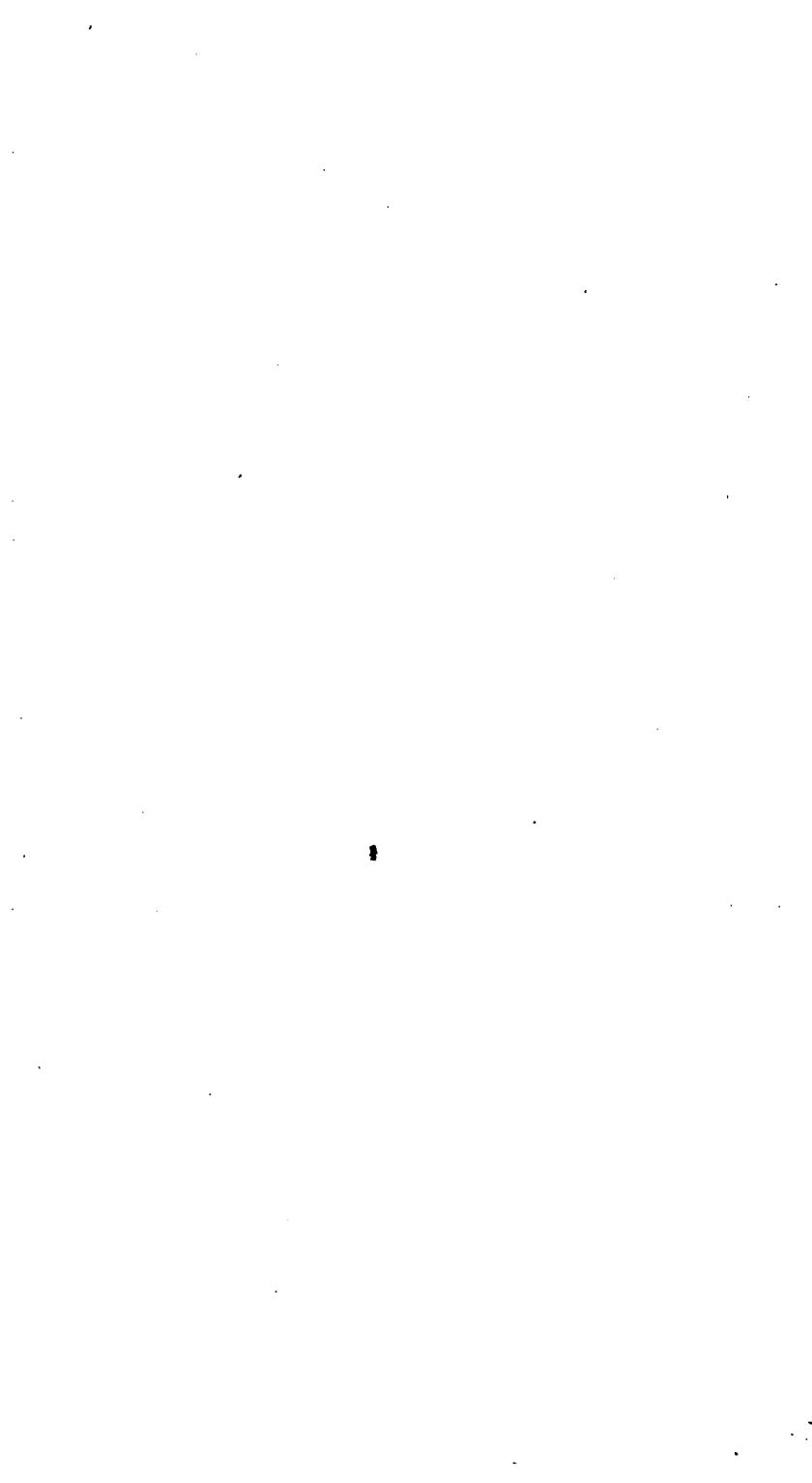

### D. MANUEL NICOLÁS CORPANCHO

Nació en Lima el 5 de diciembre de 1830. En 1860 fué nombrado ministro del Perú en México, cuyo cargo marchó á desempeñar abandonando el de diputado al Congreso. Al regresar á su patria pereció entre Tampico y la Habana el 13 de setiembre de 1863 en el incendio del vapor español Méjico.

Corpancho dió al teatro de Lima los dramas líricos el Poeta Cruzado y el Templario, y en 1854 publicó en París un tomo de poesías y el poema épico Magallanes.

. • • 

#### EN LA MUERTE DE UNA NIÑA

¡ Un ángel fué! del cielo desprendido Vino á alumbrar el mundo del dolor; Un regazo le abrieron y dormido Quedóse al beso del primer amor. ¡ Un ángel fué! las brisas su murmullo Por celebrar su vuelo desplegaron... Él se acordó del celestial arrullo Y al puro Edén sus alas se tornaron.

> Blanca paloma, un momento Por el espacio cruzaste; Y te volviste al acento Del eternal firmamento Cuando la tierra tocaste.

Tu corola recogida
Pronto fué, gallarda flor.
¿ Qué te guardaba la vida?
¡ Feliz tú, niña querida,
No conociste el dolor!

# LA HAMACA DEL JARDÍN

(CANCIÓN)

Ya que su frente serena La blanca luna ha mostrado, Ven á dormirte á mi lado En la hamaca del jardín. Aquí, al compás de las auras, Que van meciendo las flores Se sueñan dulces amores, Mi adorado serafín.

Es grato entre la arboleda Que besan los arroyuelos, Mirar tus dulces ojuelos, Bañados de compasión. Y al mecido de la hamaca Ver flotando tus cabellos, Y estampar en todos ellos El beso de la pasión.

La buenas-tardes se ha abierto
Cayendo el sol á Occidente:
Hermosa, tu alma inocente
Abre así á mi puro amor.
Y entonces verás cuán grato
Bajo la espesa enramada
Es gozar, enamorada,
Del perfume de la flor.

¡Ven!¡ no tardes!... Nuestra frente Acaricia el manso viento Y este blando movimiento Dulce sueño presta al fin. Y al olor del chirimoyo, Bajo el plátano acogida, Quiero verte adormecida En la hamaca del jardin.

#### LA ESTRELLA DE LA TARDE

(CANCIÓN)

Rasga el velo de la tarde, Pálida estrella sombria, Que estás en fiel armonia Con mi triste soledad. Sal á mostrarte callada, Peregrina y solitaria, Cual mi vida desgraciada Resbala entre la orfandad.

Sedienta el alma de encanto Y en alas de la tristeza, La tierna naturaleza Suave le habla de su Dios. Siguiendo tu misma huella Y con un mismo destino Iguales somos, estrella; Amémonos, pues, los dos.

Hay un lazo misterioso
De divinal simpatia
En esa melancolía
Que la suerte nos tendió.
Pobre y sola en todo el cielo
Sin un astro compañero,
Al verte encuentro consuelo
Solitaria como yo.

¡ Blanca estrella de la tarde! Con tus suaves rayos siento Un profundo sentimiento De ternura y compasión Casta virgen peregrina, Imagen de mi existencia... Á la tumba así camina Mi desierto corazón.

### EN UN ÁLBUM

Blanco cisne que te bañas En las aguas de la vida, Repitiendo la sentida Dulce queja del amor; Ave armónica que cantas, Inspirada y placentera, Como la efusión primera Del amante trovador.

Hermosa flor que levantas
La perfumada corola
Y en el pensil triunfas sola
En belleza y juventud;
Y meciéndote gallarda
Sobre tu tallo lozano
Viertes el aire liviano
Las auras de la virtud.

Tú, niña, que comenzaste
Desde la plácida infancia
Despidiendo la fragancia
Que guardabas del Edén;
Que te mecieron la cuna
Los guerreros vencedores
Y aprendiste á ver las flores
En una laureada sien.

¿ Por qué á mi lira le pides El tributo de un acento, Si es pobre mi pensamiento, Mezquina mi inspiración? Mas ya te miro en recuerdos, Blanca, esbelta, vaporosa, Como la imagen hermosa Que concibe la ilusión,

Y al contemplarte en el mundo Como aparición divina, De los aires peregrina, De los cristianos hurí, Á mi pesar me pregunto: ¿ Cuándo recuerde sus glorias, El libro de sus memorias Tendrá una hoja para mí?

# Á LA NIÑITA J. V.

EN SU CUMPLEAÑOS

Dichosa tú, castísima paloma, Que duermes en las hojas de tu nido, Y tu blanco plumaje el colorido De la mañana de la vida toma,

Apenas el abril, con suave aroma, Cuatro veces el prado ha enriquecido Y ya en tu pensamiento bendecido La fulgurante luz del genio asoma.

Crece como los lirios de la fuente, Que en el ardor del riguroso estio, Á la sombra se acogen de la palma, Y así como en su cáliz esplendente Guardan siempre una gota de rocio, Pura en tu seno se conserve el alma.

#### EL ARCO IRIS

Á MI AMIGO EL DISTINGUIDO ARTISTA D. FRANCISCO LASO

Pondré mi arco en las nubes, y será señal de alianza entre mi y la tierra.

Génesis.

Arco triunfal que adornado Con los más bellos colores, Todo el espacio ha cruzado Que libre le dejó el sol; Y con los tenues fulgores Que despide el Occidente, Se levanta refulgente Sobre un cielo de arrebol.

Zona inmensa que extendida Cual vencedora bandera, Se desarrolla atrevida Por la esférica extensión, Y meciéndose altanera Sobre el espacio infinito, Parece el lazo bendito De toda la creación.

¿ Quién te sostiene? ¿ qué aliento Sobre el azul te suspende? ¿ Qué atrevido pensamiento Te hizo el espacio habitar? ¿ Por qué tu vuelo se extiende Del uno al otro horizonte, Y abraza el valle y el monte, Y los cielos y la mar?

¿ Eres acaso la puerta Que hacia otros mundos conduce, Y que tan sólo está abierta Por el alma virginal? Cuando tu forma reluce Con toda su rica gala, ¿ Eres acaso la escala De la mansión celestial?

Aun me acuerdo... yo era niño, Y siempre que te veia Todo mi puro cariño Concentraba firme en ti; Porque inocente creia, Que cuando Dios te formaba, Mi madre el cielo dejaba Para venir hacia mi.

and the state of t

Y en un éxtasis divino
Mi corazón embriagado,
Tu ropaje purpurino
Que flotaba en el azul,
Me parecía ocupado
De mil Querubines bellos,
Y que sus alas destellos
Derramaban en el tul.

Allí tomaban la vida
Los misterios de mis sueños,
Allí buscaba acogida
Mi ferviente aspiración,
Y los seres que halagüeños
Endulzaban mi existencia
Los miraba en mi inocencia
Con la celeste legión.

Uno solo sobre todos
Con más poder me atraia,
Mostraba de varios modos
Su hermosura y lucidez.
Mi madre me lo traia,
Yo le confundi con ella,
Del mundo le hallé en mi huella,
Hoy mi esposa ese ángel es.

¡ Arco de luz! tú te hiciste Para mi un objeto santo, Raudal de mis sueños fuiste Primer cuna de mi amor; Por eso encuentro un encanto Cuando en el cielo apareces; Porque entonces me pareces La corona del Señor.

¡ Arco de paz! cuán hermoso La obscuridad romperias, Cuando en el mar proceloso Te presentaste á Noé, Y aurora de nuevos dias Y enseña de venturanza, Tu aparición la esperanza De todos los mundos fué.

Desde entonces con qué anhelo Te desea el marinero, Como su solo consuelo Después de la tempestad; Y si vé del mastelero Dibujarse tu figura, Ni llora la suerte dura, Ni teme la inmensidad.

Ayer he visto irritarse
Furiosamente los mares,
Y mi bajel disputarse
Con el huracán audaz,
Los más funestos pesares
Me despertaba la escena;
Mas saliste, y serena
Se duerme el alma en la paz.

Tú adornas las ilusiones
De la tranquila inocencia,
Tú aduermes los corazones
Fatigados del dolor.
Las horas de la existencia
Con tu paz se dulcifican,
Á tu luz se santifican
Los misterios del amor.

¡ Arco inmortal! yo te adoro, Yo te miro como el velo, En que escrito en rayos de oro La historia del mundo está. Misterio de tierra y cielo, Aureola de la esperanza, Símbolo de eterna alianza Del mundo y de Jehová.

# DON LUIS BENJAMÍN CISNEROS

Nació en Lima el 21 de Junio de 1837. Dió al Teatro de la capital del Perú en 1855 una alegoría titulada El Pabellón Peruano y en 1856 el drama en cuatro actos y en verso Alfredo el Sevillano. En París publicó las novelas Julia, escenas de la vida en Lima y Edgardo, historia de un joven de mi generación, aparte de algunos otros trabajos políticos y económicos. Actualmente reside en el Havre con el carácter de Cónsul del Perú.

avel

.

### DE MI ÁLBUM ÍNTIMO

Me preguntaste, madre, esta mañana, Viendo inclinada al suelo mi cabeza, Cuál es la pena oculta que me afana, Causa fatal de mi fatal tristeza. — ¿ Por qué en la flor de juventud temprana Ese ceño de tedio y de aspereza? — Ávida y cariñosa me decias, Clavadas tus pupilas en las mías.

¿ Por qué si joven tu presente es bello, Si nadie vé tu porvenir sombrio, Se encuentra siempre de amargura un sello Sobre tu frente pálida, hijo mío? ¿ Si negro aun se ostenta tu cabello Por qué ese aspecto reservado y frio, Como el del viejo que tras largos años Lleva la cruz de amargos desengaños? — ; Madre!; Piedad! Es una oculta pena Pero no me hables de su causa impia... Aqui, ignorada, el corazón me llena Y al oirte desborda, madre mía. ; Cierto! No está mi juventud serena. Tengo en el alma tempestad sombria Cuya causa fatal; ; oh, no te asombres! Es, madre, la injusticia de los hombres.

Soy joven y ambicioso. La sed santa De acciones generosas y de gloria Dentro de mi la juventud levanta Y he soñado, ¡ay! engrandecer la historia. Sueño que á mi alma arrebatada encanta Es legar á la patria mi memoria, Tener en ella un sosegado asilo Y hacer el bien... para morir tranquilo.

Sé que en el mundo el desvalido gimé; Que cada rey, para su pueblo padre, Se embriaga, goza y á su pueblo oprime; Y el pan de Dios no es para todos, madre! La ley que al pobre dolor redime, Que hace á todo hombre igual, aunque no cuadre Á los que la odian con pavor profundo, Por eso quiero que ilumine el mundo.

El noble joven, el sincero amigo, Que ama esa ley de la justicia santa, Que le da en su alma generoso abrigo Y su palabra por doquier levanta. Alma de niño y fraternal conmigo, Alma que en el mundo y en el cielo canta, Fué calumniado de servil deshonra Y alcé mi voz para lavar su honra.

Mi noble afán, con rudo menosprecio,
Riendo, vió la sociedad en poco;
Y el mundo, ¡ madre! ¡ me ha llamado necio!
Y el mundo, ¡ madre! ¡ me ha llamado loco!
¡ Loco! Y yo sana tal acción aprecio.
¡ Necio! Y aqui de mi conciencia el foco
Me dice que hice bien... ¡ oh! ¡ madre mía!
¿ El bien es mal sobre la tierra impía?

Fui fiel à la amistad y me insultaron;
Defendi la virtud y me ofendieron;
Dije lo que sentia y me befaron;
Hablé con humildad y me escupieron;
Y nada de esto, madre, contemplaron,
¡Con los malos después me confundieron!
Pero no guardo dentro el alma encono
Y como tú lo harías, yo perdono.

Por eso, como el viejo fatigado,
De pensar y vivir, doblo la frente
Y llevo el corazón despedazado,
¡ Cáliz de hiel que desbordar se siente!
Los nobles sentimientos que han formado
Hasta hoy mi juventud, ¡ no más aliente!...
¡ Sin porvenir, sin esperanza alguna
Morirán, como un águila en su cuna!

#### **CANTILENA**

Cuando el ángel de la vida
Te trajo al mundo tan bella,
Pálida, pura, dormida,
Surgió en el cielo una estrella.
¡ Oh! déjame, bien querido,
(Perdona si así te llamo)
Deja decirte al oído
Que te amo.

Es vaga si se te nombra
La armonia de la fuente;
No tiene el cielo una sombra
Tan pura como tu frente.
; Oh! déjame, ángel querido,
(Perdona si así te llamo)
Deja decirte al oido:
; Yo te amo!

# ¿POR QUÉ?

Mil veces triste en mi abrasada mano
Mi frente joven recliné abatida
Y he preguntado á mi conciencia en vano
El último secreto de la vida.
¿Porquéel hombre y un Dios?—Siempre ese arcano
Quise sondear, y la razón perdida,
Sin fé ni luz, retrocedió aterrada
Ante el vértigo horrible de la nada.

Y otra vez hoy, á los dieziocho años, Se dobla entre mis manos mi cabeza, Sacudida por vértigos extraños, Bajo el peso fatal de la tristeza. De mi niñez recorro los engaños, De mi infancia las horas de pureza, Y viendo huir mi juventud florida Me pregunto sonriendo: — ¿ Qué es la vida?

11.

Por qué vivo? ¿ Qué soy? — Naci del seno De una mujer que me llamó su hijo, Y cuyo labio de ternura lleno Besó mi frente y mi existir bendijo. ¿ Mas dónde voy? ¿ Porqué tras de este cieno Llevo el anhelo de otro mundo fijo, De bien sin mal, y me revelo insano Contra el destino del linaje humano?

¿ Por qué se pasan mis floridos días Buscando el porvenir de lo presente, Y no busco las vanas alegrías Tras las que vá la juventud demente? ¿ Por qué creo quimeras y armonías Conque delira el corazón ardiente Y de la noche, obscura y solitaria, Pláceme oir la funeral plegaria?

Evoco desde el seno de mí mismo, Y al pálido fulgor de las estrellas Pensando en Dios y en su poder me abismo? E Por qué siguiendo las fugaces huellas De esos astros sin fin y sin guarismo Hallar la clave, en su armonioso vuelo, De la existencia y lo infinito anhelo?

¿ Por qué gasto las horas de mi vida Ansiando triunfos y soñando amores Ó en las memorias de mi edad perdida, Mezcla fatal de lágrimas y flores? Y rota fibra apenas desprendida Del arpa universal de los dolores ¡ Oh! ¿ por qué es, si aun á vivir empieza, Mi corazón un himno de tristeza?

Por qué cual los demás indiferente
No corro en pos de la mundana escoria
Y me devora esta ansiedad, ardiente
Sed de llenar el porvenir de gloria?
Ah! ¿ por qué sueña mi abrasada frente
Con un renombre enaltecer la historia
Y, pobre insecto de la raza humana,
No me conformo con morir mañana?

## PASIÓN

Fundió Dios el firmamento Azul, en noche tranquila, Con la luz de astros sin cuento; Condensólo y, ; oh portento! Hizo tu dulce pupila.

Cuando en el valse revuelta Tu falda de aéreo encaje Pasa ante mi, vaga y suelta, Se va toda mi alma envuelta En las ondas de tu traje.

Ola de aroma es tu aliento, Mi altar el sitio que pisas, Tu rostro mi firmamento, Mi aurora tu pensamiento Y mi iris tus sonrisas. Tu voz música es que encanta, Tu corazón fresco azahar, Y tu alma... cual hostia santa Que el sacerdote levanta Ante el ara del altar.

#### INVOCACIÓN

¡ Venid! venid sedientas de placeres, Virgenes tristes, amorosas hadas: Venid à mi, dulcísimas mujeres, Las que lloráis de amor desconsoladas; Las que en la noche como extraños seres Vais à mirar la luna enamoradas, Para hallar en sus rayos un consuelo, Para pedir una esperanza al cielo:

¡ Venid á mí! — Mi corazón delira Y hoy quiere alzaros su armonioso canto. Orlad de flores mi enlutada lira Y enjugad de mis párpados el llanto. ¡ Venid y contemplad! El sol expira Sobre un lecho de flores, y de espanto Cerrando sus pupilas, lentamente, Pálido se sepulta en occidente! ¡ Qué triste está la tarde! Como ella Está mi alma también: la melodía De esa ola que al morir ni deja huella Me llena el corazón de poesía, ¡ Dios está aquí en la tarde! Y ¡ oh qué bella Es al morir! Tal vez de su agonía Porque recrearse en la belleza quiere Dios mío la contempla cuando muere!

¡ Ven tú también, ó virgen candorosa, Por tu mano llorando de tristeza Aquí en mi corazón, triste, amorosa, Y en mi hombro reclina tu cabeza! ¡ Bendita seas, ilusión hermosa De mi primer amor! ¡ que en tu pureza Tan joven contemplando al peregrino Arrojaste una flor en su camino!

¡ Bendita tú, purisima azucena, En el desierto de mi amor nacida! ¡ Flor, que de aroma y de ternura llena, Perfumas el santuario de mi vida! El joven peregrino te dió pena, Y le diste la mano enternecida, Enjugaste su llanto; y con tristeza Cobijaste en tu seno su cabeza.

¡ Gracias!; gracias mujer! — Tú eres tan pura Como te había soñado mi esperanza; Dulce, como el gemido que murmura La ola que blanquea en lontananza. Tengo un himno de amor y de ternura Eterno para ti. Mi alma no alcanza El cielo sin tu amor, ¡ ángel querido! ¡Y el sueño tú de mi niñez has sido!

Tú la virgen y el ángel de pureza
Por quien he alzado al cielo mis plegarias,
Ensueño de mis días de tristeza,
Delirio de mis noches solitarias,
Yo le daba á esa virgen tu belleza,
Y en medio de esas horas funerarias
El cielo me oyó al fin: ¡ nos encontramos!
Y desde entonces te amo...; y nos amamos!

Ven, pues, cantando y á la sombra obscura Que derrama este sauce en nuestra frente Desfallece de amor y de ventura, Como desmaya el sol en occidente. ¡ Y si quieres llorando de ternura Saber lo que es amar, ¡ niña inocente! Escucha, reclinada en estas flores, Una historia tristísima de amores!

### Á LENALAH

Si alguna vez en el campo Fuiste, niña encantadora, Á ver de la azul aurora, El sereno despertar; Viendo la tierra inundada De luz, de vida, de aromas, ¿ No te sentiste tentada De arrodillarte y orar?

Cuando en lecho de jacintos Se alza el alba y las montañas, Campos, torres y cabañas Va inundando su esplendor; Cuando aun brilla solitario Del crepúsculo el lucero Y suspira el valle entero De paz, de dicha, de amor; Cuando más azul y puro Va haciéndose el horizonte, Y la cúspide del monte, Bañan rayos de zafir; Cuando á la luz, que en el éter Lentamente se derrama, Se abre al fin un panorama Que el ojo puede medir;

Cuando las aguas dormidas
De los lagos se estremecen
Al primer rayo, y parecen
Acariciarlo al pasar;
Cuando en las pintadas flores
Brilla y se mece el rocio,
Y cual ola de colores,
Se ven las aves cruzar;

Cuando la mirada absorta
En derredor se pasea
Y allá el monte, aquí la aldea
Reconociéndose va;
Allí el triste cementerio
De un blanco cerco rodeado;
Aquí la cuesta, acá el prado;
La cruz del camino allá;

Cuando á la mansa corriente De humilde y escaso río Que cubre un ruinoso puente Grupos de mujeres van; Y á la puerta de la choza La oración de mañana Al niño enseña la anciana Con tierno, cristiano afán;

Cuando del monte esparcidos Se ven en la verde falda, Anfiteatro de esmeralda, Pintadas reses pacer; Cuando el pescador del río Ata á un tronco su barquilla, Y en las piedras de la orilla Va sus redes á tender;

Cuando los rudos pastores En sus carros por las calles De la aldea y por los valles Comienzan à atravesar, Y los niños y mujeres Van à alzar una plegaria En la iglesia solitaria, Pobre y triste del lugar;

En esa hora iluminada
Por pálido, azul destello,
¿ Que fué lo que de más bello
Halló tu alma virginal?
¿ Cuál fué tu impresión más viva
En ese cuadro sublime,
De homérica y primitiva,
Poesía pastoral?

¿ No saliste nunca, niña,
Al umbral de una cabaña?
¿ No subiste á una montaña
Ese cuadro á contemplar?
¿ No sentiste tu alma virgen
De luz y aroma inundada?
¿ No te sentiste tentada
De arrodillarte y orar?

#### DON MANUEL ADOLFO GARCÍA

Nació en Lima en 1828 y es empleado en el Ministerio de Guerra. Sentimos no poseer más composiciones de este magnifico bardo que las que consignamos á continuación.

.

# Á SIMÓN BOLÍVAR

¡ Héroe! ¡ Semidiós! ¡ Gigante! Coloso del mundo infante Cuyo glorioso laurel Eterniza ya el pincel En láminas de diamante;

¡ Ídolo de la victoria!

Tú que con fama notoria

Tuviste desde la cuna

Por esclava á la fortuna,

Por cortesana á la gloria;

Tú de los héroes modelo, Vengador de nuestro duelo, Que cual despeñado sol Contra el tirano español Te envió en sus iras el cielo; Tú que con ardor bizarro De los nietos de Pizarro Despedazando el pendón, Manso hiciste á su león Tirar de tu triunfo el carro.

Desde la excelsa región Donde el inmortal varón Vive en perdurable asiento, Escucha el débil acento De la humana inspiración.

Venturosa tu fortuna Fué como no fué ninguna; No el cielo nacer te vió Que el destino no colgó De las estrellas tu cuna.

Tu origen fué terrenal Tu fábrica material; Mas tú naciendo á ser hombre Divinizaste tu nombre... Te hiciste ser inmortal.

¡ Triunfar! Tal fué tu destino Por eso á temple divino Fué para ti trabajada Tu nunca vencida espada: Fué entre palmas tu camino. Tu vida aurora de mayo; Tu muerte del sol desmayo, El sosiego de tu alma Del Océano la calma; Tu cólera la del rayo.

En los campos tu bandera Volador meteoro era Que al contrario daba espanto; Tu nombre de guerra canto Y tu corcel una fiera.

¡ Dios de nuestros patrios lares! Campos fueron tus altares, Crudas batallas tus fiestas, Y tus sonoras orquestas Las músicas militares.

Los Andes que con decoro Te dan aplauso sonoro, Los Andes que el mundo acata, Cuyas sienes son de plata, Cuyo corazón es de oro;

Los Andes, esas montañas Que con su pie las entrañas Del globo rasgando van, Páginas son donde están Bien escritas tus hazañas. Páginas donde el poeta Tu vida escrita interpreta En el idioma del genio, Y así cuando aquel proscenio Recorre su vista inquieta.

Cuando por el panorama De esos montes se derrama Que en eterna duración Columnas de piedras son Del gran templo de tu fama;

Lee alli toda tu historia
Donde dejaste memoria
De que tu constancia pudo
Dejar de palma desnudo
Todo el árbol de la gloria.

¡ Tempestad de la montaña! ¡ Rayo vestido de saña Que en impetu vengador Estallaste con fragor Contra las huestes de España!

Recuerda el cuadro severo De esos días en que fiero Sobre nuestra frente esclava El despotismo asentaba Firme su trono de acero. Débil nuestra juventud, Siendo el temor su virtud, Sola se arrastraba entonce Ante el ídolo de bronce De la torpe esclavitud.

Y atada á cadena impía
La libertad despedía
Tristes quejas y sollozos,
En los hondos calabozos
De la negra tiranía.

Nuevo, esperado Mesías, Tú en esos funestos días Te alzas, y á tu aparición Bate el de la destrucción Genio sus alas sombrías.

Suena tu grito de guerra Y cual trueno por la tierra Rueda en profundo clamor, Llenando el valle de horror Y estremeciendo la sierra.

Tiembla un momento el tirano; Mas después el soberano Cetro empuña y centellea Ya el rayo de la pelea En su vengadora mano. Tú vences sus adalides Y en unas y en otras lides Siempre fuerte y triunfador Renovadas tu valor Ve las hazañas de Alcides.

Vencedor te proclamaron, Cuantos astros te admiraron, Cuantas montañas te vieron, Y campos te conocieron Y rios te contemplaron.

Besó humilde el Amazonas Tus plantas; las juguetonas Sirenas del Apurimac, Las bellas ninfas del Rimac Dieron á tu sien coronas.

Rey te aclamó el Chimborazo Que el marcial desembarazo Tuyo asombrado miró Y en sus bases retembló Cuando tú moviste el brazo.

Y esa que en el mar descuella, Ninfa encantadora y bella, Esposa del Océano, De su imperio soberano Gala, luz, norte y estrella. América, ese verjel
Del mar florido bajel,
Perla á su seno arrancada,
Sirena desencatada
Te consagró su laurel.

#### AL SOL

**FRAGMENTO** 

Sal, asomando tu frente Por entre esos pabellones De oro y de tisú esplendente Que decoran los balcones Y las ventanas de Oriente.

Ya en su palacio de grana La aurora tu cortesana Para recibirte; oh sol! Con su manto de arrebol Voluptuosa se engalana.

Sal del sueño á despertar Con tu abrasadora lumbre Al ministro del altar, De caridad ejemplar, Modelo de mansedumbre.

Al mendigo vergonzante, Fantasma que en el Edén Del mundo inspira desdén Al que lleva harto arrogante Una corona en la sien.

Al joven que sin temor Para el puerto del amor En frágil barquilla zarpa, Y al alegre trovador Sin más tesoro que su arpa.

Mas; oh sol! deja del sueño Respirar siempre el vapor, Al opulento señor Que mira con torvo ceño Del indigente el clamor.

Al que en festin crapuloso, Impura, lúbrica, orgía, Pasa la noche sombría Olvidado del reposo En congregación impía.

Á la ramera venal, Reina de la bacanal, De la humanidad escoria, Que busca en un lodazal Un paraíso de gloria. ¡ Á ellos no llegue tu luz!
Las sombras con su capuz
Para siempre los envuelvan
Hasta que á su Dios se vuelvan
Y lloren ante la cruz.

¡ Alma de la creación!
Sal, tu lumbre fecundante
Embriaga mi corazón:
Tú eres venero abundante
De sagrada inspiración.

Cuando levanto los ojos Á contemplar tu velada Faz entre celajes rojos, Tu grandeza me anonada Y yo te adoro de hinojos.

Y adoro à Dios ese instante Que tù eres, sol fulgurante, Su augusta y solemne sombra Que allà en la cerùlea alfombra Se dibuja rutilante.

### MIS RECUERDOS

Carísimas memorias Recuerdos siempre frescos de esos días De fugitivas glorias, De ricas y brillantes fantasías.

¡ Oh! si en vosotros se recrea el alma; Si con vosotros siente De la vida correr suave la fuente, Y al mundo de la calma Tornáis al triste corazón doliente;

Que nunca abandonado Ni un solo instante me dejéis os ruego; Que sin vosotros, ciego, Perdida la esperanza de sosiego, Andaré por doquier descaminado. ¡ Oh!; cuánto de placer al alma mía Trae vuestra presencia! Vosotros sois la fuerza que me guía: Por la intrincada vía Y áspera me lleváis de la existencia.

Nunca tristes, jamás descoloridos Soléis al corazón apareceros Que venís lisonjeros, De placer ofreciendo á los sentidos, Riquisimos veneros.

Y á los claros fulgores De que venis en derredor cercados, Miro en mi fantasia dibujados Con brillantes colores Los cuadros de mis plácidos amores.

Miro á la hermosa mía
En la que todo son bellos primores,
Dando al mundo alegría;
Y á las flores y al día
Prestando claridad, prestando olores.

La miro tan hermosa Como es el mundo en nuestra edad primera, Mucho más que la rosa, La gracia más donosa Con que se sabe ornar la primavera. Miro sus bellos ojos Que los reflejos del diamante envian, Sus labios que á la grana desafían, Copas labradas de corales rojos Donde los mismos dioses beberían.

Y oro luciente entre luciente plata, Topacio entre perlas su cabello, Rico plumaje bello Do el sol brillante su color retrata Sobre el marfil de pulido cuello.

Ya la miro entregada Al afán de domésticas labores Formando mil primores Con esa delicada Mano que al cielo roba sus albores.

Ya imitando el cantar blando y sabroso Del preso pajarillo Que aguarda picarillo Los suaves mimos de su guarda hermoso Para soltar el canto melodioso;

Ya lista y presurosa Cruzar las calles del verjel ameno; Torcer el paso á la alameda umbrosa É imitar vagarosa El giro del arroyo por su seno. Ya matizar de flores su cabeza Y correr à mirarse en la laguna; Y al ver alli... copiada su belleza, Creer, de su ilusión en la pureza, En su imagen mirar la de la luna.

Ó bien la miro con gentil decoro Salir para el festín aparejada; Y más tarde al sonoro Latido dulce de las venas de oro Ejecutar la danza concertada.

Ó á mi lado la veo Y el alma siento toda estremecida, Y al beber en sus ojos nueva vida Ni tengo más deseo Que mi felicidad está cumplida.

Dulce, consolador desasosiego Siento al mirarla sola y sin testigo; Quédome ábsorto, y luego, Con palabras de fuego, Todas las ansias de mi amor la digo.

Y al resonar su voz enamorada En mi turbado oído Arde mi frente, quema la mirada, Mi corazón redobla su latido Hierve mi sangre, y corre acelerada. Y mientras de su talle el embeleso Tiene mi brazo preso, Y nuestros corazones aletean Nuestros labios hidrópicos desean Beber con ansia el incitante beso.

Y à mis ojos inquietos El misterioso seno le confia Sus preciosos secretos; La abrazo: à ella el amor le da osadía: Su mano estrecha con ardor la mía.

Y como dos arroyos que corriendo Primero divididos Y después sus caudales reuniendo Un mismo cauce, tiene confundidos, Así el amor nos tiene tan unidos.

Un recuerdo feliz de aquel instante En que à nuestra alma amante Amor abria de su hermoso cielo Las puertas de diamante Oh que à no ser tan rápido su vuelo,

Tan breve su agonia,
Toda la dosis de placer que vierte
Dios en el corazón se agotaria
Dando amor de esta suerte,
El mismo amor el corazón la muerte.

Oh recuerdo escogido
Al brillo de tu lumbre
Se obscurece el brillante colorido
De todos los que en varia muchedumbre
¡ Ay! me recuerdan el placer perdido.

Y haciendo renacer fresca y lozana La flor de mi alegría, Marchita en su mañana Mueves el corazón y el alma mía Y exaltas mi ardorosa fantasía.

# D. JOSÉ ARNALDO MARQUEZ

Nació en Lima en 1830. Ha publicado dos notables poemas : La Flor de Abel y La Humanidad, y es considerado como el más sentimental de los poetas de Sud-América. Sigue actualmente la carrera consular.

• •

550

## Á SOLAS

¡ Mi corazón rebosa de armonía!
Nadie sabe el aroma y la pureza
De esta olvidada flor que noche y día
De su rincón perfuma la maleza.
¡ Ah! Solo tú conoces, madre mía,
El tesoro de amor y de nobleza
Que con la amarga hiel de las congojas
Dios puso un día entre sus blancas hojas.

¿ Por qué esta sed de amores y ternura? ¿ Por qué estos sueños de placer y calma? ¿ Por qué al mirar la ajena desventura Siento oprimida de dolor el alma? ¿ Por qué cuando contemplo la hermosura Pienso verla ceñida con la palma De juventud, de amor y de consuelo Como estarán las vírgenes del cielo? ¿ Por qué este vago, misterioso arrullo Con que viene à adormirme la esperanza, Como de agua y de hojas el murmullo Que allá à lo lejos el viajero alcanza? ¿ Por qué al ver de los grandes el orgullo Ambicioso mi espíritu se lanza Y hacer cenizas à mis plantas quiere La mano vil que al desvalido hiere?

¡Oh!¿ por qué siento el corazón, Dios mio, Tan lleno de ternura y de pesares Si ya no tienen sobre el mundo impio ¡Ay! ni el amor ni el infortunio altares? El cielo tiene luz, la flor rocio, Y hasta las olas de los turbios mares. Visten de espumas el azul salobre...
Yo solo tengo lágrimas...; Soy pobre!

Para encantar mi juventud no anhelo Sino un poco de paz y melodía, De un noble amor el esmaltado cielo Y el cielo azul de la conciencia mia; Tener para el que sufre algún consuelo, Dejar que lleve una limosna el día, Y si lo quieres, voluntad sagrada, Nunca me des sobre la tierra nada.

¡ Pero tengo una madre! Para ella Quiero glorias, grandezas y ventura. ¡ Ay!; ha nacido tan sensible y bella Tan llena de piedad y de dulzura! Del firmamento la mejor estrella, De tus santas auroras la más pura, Y hasta del mismo Edén el primer día Por mi madre, Señor, no trocaría.

Blanca azucena, lánguida y hermosa Que en esteril llanura solitaria Exhala de su cáliz amorosa La esencia de una angélica plegaria; Miró brotar en tarde nebulosa De nuevos tallos muchedumbre varia, Llenas las tiernas hojas de rocío Para agostarse al fuego del estío.

Y el ángel de las tumbas centinela
Le arrancó sus dos vástagos más bellos...
¡ Madre! ¡ cuando el dolor te desconsuela
Lloras también de no llorar con ellos!
¡ Tu corazón que acongojado vela
Está lleno de lágrimas! Destellos
De placer y de dicha ya no alcanza...
¡ Quién te dará aunque mienta una esperanza!

Y yo, siempre sediento de hermosura Y ávido de pureza y melodía, Pido luz á mi estrella y la hallo obscura; Pido fuego á mi vida y la hallo fría. Cuando tu labio trémulo murmura Palabras de fatal melancolía; Y sobre mi te inclinas y sollozas Y el corazón y el alma me destrozas... Cuando en la noche, al resplandor incierto Que en nuestro pobre hogar pálido brilla, Por la zozobra de tus días vierto Lágrimas que me abrasan la mejilla, Y hallo también tu corazón despierto Y en la tierra posada tu rodilla, Y en la imagen de Dios los ojos fijos Oras en baja voz junto á tus hijos...

Oh! la hiel toda del dolor me irrita,
Hierve sangre de fuego entre mis venas;
Veo en la vida para mi maldita
Horas surgir de pesadumbre llenas.
¿ Por qué, Dios mio, el corazón palpita
Y al infierno en que yace le encadenas,
Si en él pusiste por mi mal, más fuerte
La sed de la virtud que de la muerte?

## EN LA MUERTE DE UNA NIÑA

¡ Pasó como el perfume de las flores Que en el ambiente se evapora y huye, Como el eco de un cántico de amores, Como una fugitiva claridad! Como el rumor de música lejana Que vaga en los suspiros de la brisa, Cuando alumbra naciente la mañana La azul y misteriosa inmensidad.

¡ Era tan pura, tan dichosa y bella!
¡ Rayo de luz que descendió del cielo
Se halló del mundo en el cristal de hielo
Y alcielo reflejado se volvió!
¡ Gota que trajo al despuntar la aurora,
Por volver á sus nubes de oro y grana
Antes que se extinguiera la mañana
La tierra al encontrar se evaporó!

¡ Feliz el rayo que á los cielos toma, Feliz la gota que volvió á su nube, Feliz el ángel que á su patria sube Puro como la luz de la deidad! ¡ Ay de nosotros que en el mundo estamos Aves sin nido, ráfagas errantes, Y en noche de dolor gimiendo vamos En pos de una dudosa eternidad!

¡ Ángel! Si acaso en tu remoto cielo Llega á tu oído el eco de mi canto, Arrodillada junto al trono santo Pide un rayo de luz para el cantor; Un rayo que mitigue mis dolores, Una luz que ilumine mi existencia... Dios bendice, alma mía, la inocencia Cuando ruega á sus pies por el dolor!

#### INDIFERENCIA

No importa que agitado torbellino Me arrastre por el campo de la vida, Como hoja por los aires impelida Vaga por el espacio sin camino.

Yo voy donde me lleva mi destino; Y el alma de la tierra desprendida, Sabe que la existencia fué medida Por los decretos de un poder divino.

¿ Á qué gemir por el dolor presente, Temblar por los dolores de mañana, Ni recordar llorando nuestra historia, Si el bien y el mal, la espuma y la corriente, Juntos se alejan en carrera vana Y ni uno ni otro han de dejar memoria?

## DE MI DIARIO

¡Y tú también, estrella solitaria, De la que adoro el casto resplandor, Tú, madre, que en tu duelo Tienes para el que llora una plegaria Que levantar al cielo Y una inocente lágrima de amor! ¡Ángel de paz amado del mendigo, Querida y melancólica azucena, Siempre tu imagen vivirá conmigo!

Con qué penosa angustia
Sufro al mirar descolorida y mustia
La flor del porvenir! Si el alma anhela
Su aroma es para tí, que está dormido
El ángel de tu vida centinela,
Y á su lado en las sombras escondido
El infortunio vela!
Pero tu Dios y mío
Sobre la santa flor de mi esperanza
Verterá algunas gotas de rocio.

Como velabas en mi cuna un dia, Velará tu oración. En los altares, Del religioso incienso Sobre la blanca nube, Para calmar mi duda y mis pesares ¡ Hasta los cielos sube! Tú le dirás que, humilde peregrino Llena de fuego y de ternura el alma, Te invoca un hijo aqui, sin luz la estrella. De su inocente calma: ¡Y que tu sangre, tu ilusión, tu vida La desventura encierra Bajo otro cielo y en lejana tierra! Diles que de la vida en el camino, La hoja menos bella Pero la más querida de tus hojas Arrancó de tu cáliz el destino; Y alzando al firmamento La voz de tu ternura, ¡ Pídele alguna ráfaga de viento Que acaricie al pasar su desventura!

Dejaba yo la orilla
Del mar que nos divide
Y hacia las cumbres iba
De hielo perenal,
En cuyo grande espejo
Sus rayos multiplica
La luz de mil colores
Del sol meridional.

Entonces, madre mia,
Miré por el camino
No sé qué pobre niña
Que mendigaba allí;
Y al verla suplicante,
Desnuda y angustiada,
Dentro de mí tu acento
De caridad oí.

Aunque tan lejos moras
El eco de tu alma
Dentro del alma mía
Profundo resonó.
Mis manos á sus manos
Piadosas se extendieron,
Mientras tu nombre amado
Mi labio murmuró.

¡ Oh, madre! Desde el tiempo Remoto de la infancia Te debo la sublime Lección de la piedad. No temás que la olvide Jamás mi pensamiento, Ni que la herencia pierda De la virtud jamás.

### **RECUERDO**

¡Eras entonces una hermosa niña Saliendo aun de la primera edad, Y te ví como á un ángel de los cielos Que venía á mi triste soledad!

¡La encantadora paz de la inocencia Su luz vertia y su dulzura en ti Y en tu pupila azul y transparente Todo era puro, seductor, feliz!

¡ Era tu corazón para mi vida Una escena de sueños y de amor Poblada con la sombra del misterio. Bañada con el hálito de Dios! ¡ Te amaba con tan ciega idolatria! Fuiste para mi pobre juventud. Inspiración, consuelo y esperanza, Música vaga y soñolienta luz!

¡ Ni un dia, ni una hora, ni un momento Se apartaban de si, casta mujer, Las alas de mi espiritu embriagado Que contemplabas cariñosa ayer!

¿ Ayer?; Ah!; No!; Los días y los años Desde ese día se alejaron ya, Y en su huella implacable recogimos Flores y olvido tú; yo... soledad!

¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Eternas noches De insomnio y fiebre y lágrimas por ti, Pálidos días de silencio, y horas Tristes como la hora de morir!

¡ Y ahora el alma indiferente al mundo Vive llorando su primer amor, Mientras por todas partes la rodea El horizonte obscuro del dolor!

# Á UNA JOVEN

¡ Soy pobre! desprecia, niña,
La adoración de mi pecho
Que para amar no hay derecho
Sin casa, tierra ni viña.

Y pues vale la hermosura
Tanto precio,
No estrañará mi ternura
Tu desprecio.

Me arrebató la fortuna
Desde mis años primeros
Las flores y los dineros
Con que desperté en la cuna,
Y me ha dejado tan pobre,
Que es muy justo,
Faltando oro, plata y cobre,
Tu disgusto.

No tengo sobre la tierra
Ni aun hogar que sea mio:
Mi presente es un vacio:
Mi futuro está en la guerra,
Y en tan grande incertidumbre
No me asombra
Que te cause pesadumbre
Quien me nombra.

Y te veo tan hermosa,
Pienso que en el pobre es cosa
Que está de más la cabeza.
Y envidio á esa turba idiota
Y opulenta
Que por nada se alborota
Ni atormenta.

Yo no sé si en tu mirada
Traduce el desdén la mía,
Ó vé la melancolía
De una ternura callada.
Si, no es desdén sino pena,
Pobre niña,
Tendrás por piadosa y buena
Quien te riña.

Y á pesar de tu modestia Te dirá el ávido viejo Que siguiendo su consejo Te cases con algún bestia. Y harás muy bien; porque en suma, Vida mía, Sin el dinero es espuma La alegría.

Y pues yo nada poseo,
Nada, nada, nada, nada,
No te ocupes, niña amada,
De mi insensato deseo.
Y aun te ruego por lo pronto,
Dulce amiga,
Que te enlaces á aquel tonto
Que te hostiga.

Si por imbécil te abruma
Piensa en su renta y su usía,
Que valen más, á fé mía,
Que el talento y que la pluma.
Carga con él; y entretanto
No te asombre
Que me olvide en este canto
De tu nombre.

## LA ADOLESCENCIA

Hay en las flores de la existencia Cuando empezamos á despertar, Un breve espacio que la inocencia Sólo ilumina con luz fugaz.

Es el hermoso, raudo momento Que sigue al sueño de la niñez, Cuando en el fondo del pensamiento Surge la imagen de la mujer.

El alma entonces como otro cielo Se inunda toda de suave luz, Y la circundan como en un velo La infancia que huye y la juventud. Todo es en ella grata armonia, Músicas dulces y sed de amor; Y es de sus horas la poesía Fuente que arrulla con su rumor.

La mente avara mira una sombra Que en lontananza se ve vagar. Es esa imagen que no se nombra, Mezcla del ángel y del mortal;

Su esencia aspira, ciega se lanza Tras de sus huellas, fuera de si; Y en los senderos de la esperanza Vive con ella sola y feliz.

¡ Ay! cuán veloces llevan los días En su corriente triste y fugaz, Los castos sueños, las melodías, Y los deleites de aquella edad!

# Á ABEL

Niño, cabellos de oro
Tu sien coronan
Como á un ángel del cielo
Pura aureola,
Y en tu pupila
El azul de los cielos
Sereno brilla.

Como una vestidura

De blanca seda

Tu fina tez oculta

Tu sangre nueva,

¡ Eres hermoso

Como la blanca estrella

De un cielo de oro!

Tu figura despierta
Dentro del alma
Yo no sé qué ternura,
No sé qué magia,
Que siempre al verla
Se embriaga el pensamiento
Y absorto sueña.

Hay algo de tan puro,
Tan apacible,
Tan lleno de dulzura
Cuando sonries,
Que eres la imagen
De la beldad sin mancha
Del mejor ángel.

Parece que brotara
Tu ser, ; oh niño!
Cierto vago perfume
De algo divino,
Y embebecida
Bebe el alma en tus ojos
La poesia.

¡ Al mirarte, gozosa
Sólo recuerda
Las músicas más suaves
Y placenteras,
Las blancas nubes,
Los crepúsculos tibios
Y los perfumes!

34 B

Bien hayas, bello niño
Cuya inocencia
Todavía del cielo
La luz refleja,
¡ Cual tierno lirio
Húmedo con las gotas
Del paraíso!

¡ Quiera Dios que la vida Para ti sea Como noche de luna Pura y serena! ¡ Como armonía Que allá á los lejos vaga Sobre la brisa!

¡ Que en la tierra no sufra
Tu virgen alma
Ninguna de las penas
Que nos desgarran,
Y que tus manos
Nunca toquen la espina
Del desengaño!

Y en la tarde remota
De tu existencia,
Cuando hayas recorrido
Toda tu senda,
Tornes al cielo,
Y al recordarte lloren
Los que te vieron.

#### DON RICARDO PALMA

Nació en Lima el 7 de Febrero de 1833. En 1855 publicó un pequeño tomo de poesías y ha dado al teatro algunos dramas y comedias. Desterrado á Chile, á consecuencia de la revolución del 23 de Noviembre de 1860, se encargó en Valparaíso de la redacción de la Revista de Sud-América en cuyo periódico y bajo el título de Armonias del destierro publicó una colección de composiciones de la que forman parte las que hoy insertamos. Ha colaborado activamente en la Revista de Lima, El Liberal, y otros periódicos. En 1863 dió á la prensa un libro, Anales de la Inquisición en el Perú. Actualmente desempeña un Consulado del Perú en el Brasil.

.

W. AND

.

#### **NAVEGANDO**

21 de Diciembre de 1860.

Parto, ; oh patria! desterrado...

De tu cielo arrebolado

Mis miradas van en pos,

Y en la estela

Que riela

Sobre la faz de los mares,

¡ Ay! envio á mis hogares

Un adiós.

¡ Patria! ¡ Patria! Mi destino
Me arrebata peregrino
Y para siempre quizás...
Si desmaya
En otra playa
Mi varonil ardimiento
Mi postrero pensamiento,
Tú serás.

# EL JUZGAMIENTO DEL CRISTO

¡ El pretorio está abierto!
¡ Escribas, levantad vuestra cabeza!
En el nombre de Aquél que en el Mar Muerto
Abrió tumba al Jordán, el juicio empieza.
¡ Acusad al caído!
Crimen que le imputéis será atendido.

¡Ante su juez, sereno
El Justo se halla, impios!

— ¿ Eres, dime, Jesús el Nazareno?
¿ Eres, responde, el rey de los Judios?

— Tú lo dices — el Cristo le contesta.
Y Caifás escuchando la respuesta
Exclama, lleno de furor insano:

— ¡ Atenta contra el César soberano!
¡ Se ha confesado del delito reo!
¿ Qué más, Gobernador de la Judea,

Tu justicia desea?

- ; Crucificale!!! grita un fariseo.
- ; Crucificale!!! gritan los villanos.
- Pues lo queréis, crucificado sea... Pilatos dijo y se lavó las manos.

Y desde entonces; hombres insensatos!
Os hace siempre vuestro encono adusto
Encontrar para un Justo
Un Judas y un Pilatos.

#### **ENVIDIA**

En el cáliz de la rosa
Se ha posado temblorosa
Una gota de acuático cristal;
Y otra perla que un querube
Desprendiera de la nube
Á morir vá sin agravio
En tu labio
Virginal.

Quién me diera, flor divina,
Ser la gota peregrina,
Del ligero rocio matinal
Que ha vivido un solo instante,
Acariciada y amante,
Entre la sonrisa loca
De tu boca
De coral.

### **FRAGILIDAD**

Su nombre imprime en las arenas cálidas De los desiertos el viajero audaz; Mas la tormenta rápida La firma borrará.

El escultor en los pulidos mármoles Grava sus iniciales y un laurel; ¿ Al fin la piedra rómpese Que de la cifra fué?

Todo, todo se borra en el espíritu Como se borra en la materia vil. ¡ Cuanto nos diera júbilo Se desvanece al fin! ¡ Mujer! ¡ Mujer! Tu vida es una página Donde hoy escribes la palabra AMOR. ¡ No la borre la ráfaga De airada decepción!

#### **BRINDIS**

28 de Julio de 1861.

¡ Oh patria!; patria! Tus proscritos hijos Hoy tu sol relucir no miraran! Tienen en ti sus pensamientos fijos Y amasan,; ay! en su dolor prolijos Con la sal de sus lágrimas un pan.

Otros allá de rebosante espuma La copa henchida te hablarán de amor; Nosotros, seres que el tormento abruma, Podemos sólo en la desgracia suma Brindarte nuestro cáliz de dolor.

# Á UNA FLOR

Ella te envió, flor modesta, Muy más pura Que el sueño á que un niño presta Galanura.

Tú, que en sus manos tuviste Exquisitas Galas, hoy en las de un triste Te marchitas.

En tu corola luciente,
De rocio
Bebió gota transparente
El labio mio.

Mas mi beso apasionado, Como el fuego Ay! tu caliz perfumado, Quemó luego.

#### **FELICIDAD**

Tu espiritu en mi espiritu se anida
Como en la flor el beso de la brisa,
Y encuentro en tu dulcisima sonrisa
Un encanto sin fin;
Y tu acento me arroba como al niño
De la fuente el murmullo sonoroso,
Como en medio del bosque el melodioso
Trino del colorin.

Cuando ardorosa y trémula se agita
Entre mis brazos tu gentil figura;
Cuando en tus labios de coral apura
Mi labio la ilusión,
Y tu aliento de fuego por mis venas
Como lava volcánica se mece,
Siento que de ventura desfallece
Mi pobre corazón.

Á...

Mehan dicho que si cantas de tu alma envias Un raudal infinito de melodías.

Mas si en no oir tu acento perdi un consuelo, Vi que en tus ojos llevas algo del cielo.

Apacibles del eter se ven los tules... Así son tus pupilas castas, azules.

Hay en ellas lo dulce de la paloma Y lo grato del lirio que da su aroma.

La pureza reflejan del firmamento, Mundos de poesía, de sentimiento. Si hoy en medio à tu dicha tus ojos pones Tímidos, inocentes, en mis renglones;

Al saber que me agobia pena secreta ¿ Habrá una perla en ellos para el poeta?

#### **AURA**

¡Timida brisa de triste noche!

Tú, que à la patria de mis sueños sigues,

Lleva à la hermosa por quien pena el alma

Mi intimo duelo.

Dile que lejos de sus ojos dulces No hallo arreboles en la luz de Oriente, Dile que al que ama con pasión tan honda, Muerte es la vida,

Dile que siempre de su afecto digno Una existencia tormentosa arrastro; Dile mis penas infinitas, dile Cuánto la adoro! ¡ Vé misteriosa mensajera!...; Vuela! Los rizos blondos de mi amada mece Y en ellos tierno, palpitante, grato, Déjale un beso.

3.7

#### **SECRETO**

¡ Tú también! ¡ tú también de mi tormento Una gota aumentar al cáliz quieres!... ¡ Corazón! ¡ Corazón! Si al sufrimiento Mezquino y débil eres ¿ Por qué no estallas dentro el pecho mio Como en su cauce desbordado río?

#### BILLETE

¡ Sí! yo en ti siempre entusiasmado pienso Y llenas de mi espíritu el santuario, Como la nube de aromado incienso Que se eleva en el templo solitario. Quizá este amor, indestructible, inmenso, Á mi agitada suerte necesario. Es el rayo de luz que el Infinito Irradió en el sendero del proscrito.

Por él acaso la esperanza no haya
Abandonado la existencia mía:
Por él acaso en extranjera playa
Tiene vida en mi ser la poesía.
Más feliz ella que tu amante vaya
En la patria á halagar tu fantasia,
Cuando se hunde en la mar vertiginosa
La faz del padre de la luz hermosa.

Si mece entonces murmurando el viento Los rizos blondos de tu frente blanca, Él á tu oido llevará mi acento Y los suspiros que tu amor me arranca. ¡Mi espíritu vá á ti! De su ardimiento Ni el infortunio la violencia estanca; Mas si es forzoso que sucumba y ceda Para tu amor la Eternidad me queda.

No se halla en tanto mi existir desierto De algo que alivio á mis dolores sea. Sueña contigo el corazón despierto Y tu memoria su ansiedad recrea. ¡Mi espíritu vá á ti! su solo puerto En la borrasca atroz que me rodea, Como vá al cáliz de la flor naciente El beso regalado del ambiente.

## **REALIDAD**

Aquellas horas mágicas
Que la ilusión un dia
Acarició en mi espiritu
Ya nunca volverán.
¿ Qué resta de tus célicos
Transportes de alegría?
El desencanto pálido.
El matador afán.

¡ Anciana! Así en el tráfago Fatal de la existencia El goce es una ráfaga Que piérdese fugaz. Después... acaso lágrimas Nos queman la conciencia Hasta encontrar el túmulo Donde dormir en paz.

#### **MISTERIO**

Si está en tu memoria
Presente la historia
Del tiempo feliz
En que es la existencia poema de amores,
En que hay en los cielos más puros colores,
En que hay en los bosques encanto y matiz;

Si no has olvidado,
Tu dulce pasado,
La edad juvenil
En que de ilusiones asaz seductoras
Sentimos que corren pobladas las horas,
Cual brisas serenas en tardes de abril;

#### **ORIENTAL**

Pues tienes, nazarena,
Caftanes de tisú
Y chales cachemira
Brinda á tu juventud;
Pues Tiro te da púrpuras
Y aromas Stambul,
Y la Golconda perlas
Que esconde el mar azul;
Quisiera yo, sultana,
¡ Guarde Alá tu virtud!
Ser para tu belleza
El terso espejo en que te miras tú.

Quisiera ser la onda Que juega valadí Con los dorados rizos De tu frente gentil; Quisiera ser el himno
Que entona el colorín
Para arrullar tus sueños
De rosa y de jazmin.
La flor que ardientes besan
Tus labios de rubí
Quisiera ser, ó el aura
Que vaga ondula en derredor de ti.

El libro del Profeta
Dice al creyente fiel
Que las huries moran
El celestial verjel;
Mas cuando tú sonries
Con dulce languidez
Y acaso un pensamiento
De amor cruza tu sien,
Dudo que las huries
Habiten el Edén
Y en ese instante anhelo
Tu pensamiento enamorado ser.

## AMOR

Ámame, tortolilla encantadora, Como al cenit el sol; Ámame, así cual la risueña aurora Su vívido arrebol.

Ámame, como el mar ama la brisa Y á la lluvia el erial; Ámame, como el niño la sonrisa Del labio maternal.

Ámame, como quiere su ambrosía En el jardín la flor; Como ama de su voz la melodía Festivo ruiseñor.

#### **PASIONARIA**

Azules como los cielos, Bellos como la esperanza, Tus ojos son y un hechizo Asaz misterioso guardan. Malhaya amén el que de ellos Arranque furtiva lágrima, Que son las lágrimas perlas Que el sufrimiento alquitara. Pero más que de tus ojos La luz que mágica irradia Cuando por ellos se asoma Toda tu alma enamorada, Envidia me da aquel nombre Que en tu matinal plegaria Por el coral de tus labios, Pálida virgen, se escapa.

# LAS ÁNIMAS

— Madre, tocan á la queda. - Eleva, hija, tu oración Que la voz de la inocencia Qye cariñoso Dios. Ruega por los que padecen En honda tribulación; Ruega por los que en el mundo Vierten llanto de dolor. - Madre ¿ es verdad que las almas De las que mueren de amor Flores que deshoja el cierzo Vagan de la noche en pos Y velan por el ingrato Que engañó su corazón? ; Ah! si es verdad, madre mia, También morir quiero yo. — No acaricies, pobre niña, Tan fantástica ilusión... Los amores de la tierra No llegan al cielo, no!

## Á ITALIA

La mano del Señor Omnipotente Los pasos todos de los pueblos guia: De Babel humilló la altanería Y'libertó á Judá de extraña gente.

Á su voz soberana de repente Acalla su furor la mar bravía, Y el yugo de la inmunda tiranía Es frágil caña que arrastró el torrente.

La humanidad contempla conmovida
De la Europa un rincón; Italia!; Italia!
Si hoy desde el Vaticano envilecida
Pisotea tu faz una sandalia,
Presto Dios al murmullo de tu Tibre
El hossana unirá que entona el libre.

# ; MARCÓ!

Un ángel de inocencia Fuiste; pobre Marcó! Hoy de tu tez la blanca transparencia Impúdico el deleite marchitó.

La corona de lirios
Con que adornas tu sien,
Te da remordimientos y martirios
Y de la sociedad glacial desdén.

Sobre tu rostro impreso Va el anatema vil Y en vano de tu mengua bajo el peso Se doblega tu frente juvenil. En vano al mundo imploras Para ti compasión; Te llama el mundo cuando vé que lloras Traviata de ulcerado corazón.

Emponzoñadas son tus alegrias Y envenenada está tu juventud...; Marcó! queda á tus días La paz del ataúd.

Solo tú siempre de miserias llena No perdonas, mezquina sociedad... ¡De Cristo á Magdalena Perdonó la bondad!

## CONSTANCIA

Siempre vives, alma mia,
En mis recuerdos de amor
Como el perfume en la flor,
Como en la aura la armonia;
Siempre en mis sueños sonries...
Formas toma
Tu imagen, cual las huries
De Mahoma.

Si en el lenguaje gentil,
Misterioso del poeta
Se desprende el alma inquieta
Del lodo terrestre y vil
Eres tú, maga amorosa,
Vida mía,
Quien da á mi harpa deliciosa
Melodía.

Que es dulce tu recuerdo idolatrado
Como el agua al viajero,
Como es la patria al pobre desterrado,
Como es la libertad al prisionero.

## Á UN TRAIDOR

Atrás; oh miserable! Á tu propia conciencia despreciable. De la virtud tu aliento empaña el brillo Mal con máscara hipócrita te escudas Pues sentimos sonar en tu bolsillo Los dineros de Judas.

#### **NOCTURNO**

Que el céfiro sutil
Su aroma encantador
Vagando en el pensil
Le robe á toda flor;
Tus labios de clavel
Mejor perfume dan
Que todas las esencias del verjel.

Que pierda su arrebol
El bello luminar
Que al sepultarse el sol
Riela sobre el mar;
Que yo lograré ver
Muy más preciada luz
Si irradia en tus pupilas el placer.

#### **HOSTIA**

El derecho sagrado de los reyes.
Ante la idea nueva se derrumba:
Del pasado á encerrarse va en la tumba
Con sus vicios la regia majestad
Á la justa y sagrada democracia
El Hombre-Dios desde la cruz nos guia,
¡ De rodillas! Tu pan de eucaristia,
Es ella; humanidad!

#### CAMINO DEL CIELO

I

¡ Vedla! Cubren su belleza
Albos, transparentes tules;
Asi una estrella circundan
Ledas nubes.
No la despertéis, que duerme
La niña de ojos azules
Y sueña con sus hermanos
Los querubes.

II

Cuando al lucir la mañana
El sol dilata sus luces
Y sobre cuanto es creado
Calor y vida difunde
No llores, madre, no llores
Y alienta el consuelo dulce
Que vá camino del cielo
La niña de ojos azules.

#### **BACANAL**

¿Qué somos ? Aristas Que arrebata la brisa fugaz. ; Pasamos!; Pasamos! Como pasan las olas del mar.

Así se evapora
En el aire una voz de placer;
Así; oh Dios! se borra
En la arena la huella del pie.

Pues somos esencias
Que se pierden en vaga espiral;
Pues somos iguales
Á las nubes que vienen y van.

¡ Hagamos, hagamos
Menos triste la vida infeliz!...
¡ Escánciame vino
Y la muerte suspenda el festín!

# ORACIÓN FÚNEBRE

Sin ser útil á nadie ni á ti mismo
Fuiste un pavo real en el plumaje
Y el mundo al verte en el eterno abismo
Dice: —; Un picaro menos!... y buen viaje!

#### **DUENDE**

- ¡ Abuela! ¡ Abuela! ¿ Qué es lo que siento ? ¡ Pálida estoy!

Ya de mis ojos huyo el contento...

¡ Mi sombra soy!

¡ Abuela! ¡ Abuela! ¿ Por qué me agito De noche yo?

- Es que algún duende rubio y bonito Te fascinó.

No abras ; oh niña! la celosía De tu balcón,

Que vaga en medio la noche fría Mala visión.

Como un fantasma que se recata Va tentador

Duende galano, que serenata Brinda de amor. ¡ Ay de la incauta, linda doncella, Que se asomó

Y que del duende la frase bella No desoyó!

¿ Volar has visto la mariposa De flor en flor?

Así es el duende, cara de rosa, Que miente amor,

Y la inocente que su falsía No sospechó

¡ Ay! para siempre, paloma mía, La infamia halló.

`Al lecho vete... tu luz enciende... Cierra el balcón...

Y no te asomes si toca el duende De maldición.

\* \*

Calló la anciana. La niña
Una lágrima enjugó
Y dijo, ahogando un suspiro,
¡ Abuela! Ya es tarde...; adiós!...

#### **ESPERANZA**

Yo bien sé, púdica virgen, La del rizado cabello, La de alabastrino cuello, La de labios de coral, Que acaricias de tus horas En la dulce bienandanza La ilusión de una esperanza, Halagüeña, celestial.

Como tú también espero
Cuando el sol nace ó desmaya,
¡Ave triste que á otra playa
La tempestad arrojó!
Pero, niña, mi esperanza
Cual la tuya no fulgura
Que tú esperas la ventura,
Nueva angustia espero yo.

Esperar como tú, hermosa, Es de Dios ver la sonrisa; Es sentir plácida brisa Que refresca nuestra sien. ¡Oh! feliz tú á quien halaga Tan serena lontananza Que es, paloma, tu esperanza Un perfume del Edén.

Es un iris refulgente
De magnificos colores;
Es un prado en el que hay flores
De matices mil y mil.
¡ Nunca, nunca la tormenta
Borre el iris de tu cielo,
Ni las flores seque el hielo
De tu mágico pensil!

### JULIO ARBOLEDA

En la estrecha montaña que una tarde
Regara con su sangre generosa
El héroe de Ayacucho, misteriosa
Y traidora y cobarde,
Para mengua del suelo granadino
La mano alza otra vez un asesino.
De la sublime democracia en nombre,
Que acepta al bueno, que rechaza al malo,
Se ha asesinado á un hombre...
¡Al cantor de Pubenza y de Gonzalo!!

— Eso dirá la historia.
Y el pueblo colombiano será reo
Si en él no se alza un nuevo Macabeo
Que revindique su empañada gloria
Y esa página borre infamatoria.

Si hay turba que el delito deifica

De la guerra civil en la tormenta

Coronando asesinos,

Vendrá el rayo de Dios que purifica

Porque él en su justicia toma cuenta

También á una nación; oh granadinos!

¡ No! no puede Colombia

Aceptar en silencio el torpe crimen,

Que á protestar de villanía

Bolívar de su tumba se alzaría.

La santa democracia no consiente El comprado trabuco del bandido, Que ella siempre ha vencido En combate leal y frente á frente.

# Á SOLAS

¡ Ensueños que acariciaba Mi espíritu de poeta!... ¡ Por cada uno una saeta Hoy me hiere el corazón! Horas van y vienen horas... Cada una de ellas arranca Del corazón la flor blanca De una ilusión.

¿ Quién no suspira doliente?
Del árbol de las congojas
Siempre retoñan las hojas...
¡ Nunca muere la aflicción!
¡ Eterna palingenesia
Del impío sufrimiento!...
Á un dolor suceden ciento
¡ Oh corazón!

Algún quebranto profundo
Porque siempre humilla; oh mundo!
Tu insultante compasión.
¡ Sociedad! Ante ti rie
Quien vive en llanto deshecho...
Para eso es cárcel el pecho
Del corazón.

Y qué es la vida? Juguete Tenaz del destino huraño: Siempre brota el desengaño Donde nace una ilusión. Y qué es la vida? Océano De tempestad atronante Y tú el náufrago constante, ¡ Oh corazón!

¡ Ay! cuántos abandonados En la revuelta existencia Por la fé de la creencia, Por la santa religión, Al cañón de una pistola Han confiado su destino!... En medio del torbellino ¡ Lucha, lucha, corazón!

#### **ANTIFAZ**

Esto es ser venturoso ¿ Quién lo niega?
Siempre asoma la risa en mi semblante;
Siempre la burla entre mis labios juega;
Siempre voy tras quimeras delirante.
¡ Pardiez! Si esta no es dicha, dulce amiga,
Venga Cristo y lo diga.

¡ No! Mi risa es la risa del sarcasmo; Mi burla de la angustia lleva el sello; Y mis quimeras son del entusiasmo Juvenil; ay! el último destello... Si es la faz del espíritu careta ¡ Adelante, poeta!

#### TODO SE OLVIDA

Fuera infierno del alma la memoria, Como lo es para el crimen la conciencia, Si el buen Dios no la hiciera transitoria Prestandola mezquina consistencia:

- Eternamente guardaré tu historia.
- Siempre estarás presente en mi existencia.
   Mentira vil! Al fin de la partida
   Todo, todo se olvida.

Cuando soñar tu fantasía hoy puede
Después por sueños trocarás mejores;
Á una ilusión otra ilusión sucede
Y también se renuevan los dolores.
Sin que el recuerdo en lontananza quede
Dan á la muerte á un amor otros amores...
Triste verdad, mi bien.; Ay! en la vida,
Todo, todo se olvida.

#### TRISTEZA

Pasaron ya las auras del verano Impregnadas de aroma y melodia; Naturaleza en el invierno cano Se viste de fatal melancolia. Densa la niebla sepultó del llano Cuanto fuera á los ojos alegría, Ni abren al sol sus perfumadas hojas Lirios azules ni amapolas rojas.

A herir viene del mundo la tristeza
Que lejos; ay! de los que tanto ha amado
Se doblega al destino su entereza.
¡ Sueño que un día el alma ha acariciado!
¿ Por qué tu halago á abandonarme empieza?
¡ Cuál nube de los vientos impelida
Te arrastra el infortunio de mi vida!

. . 

# DON PEDRO PAZ-SOLDÁN Y UNANUE

Nació en Lima en Mayo de 1839. La mayor parte de sus composiciones han aparecido con la firma Juan de Arona, y en 1863 publicó en París, bajo el título Ruinas, un volumen de poesías.

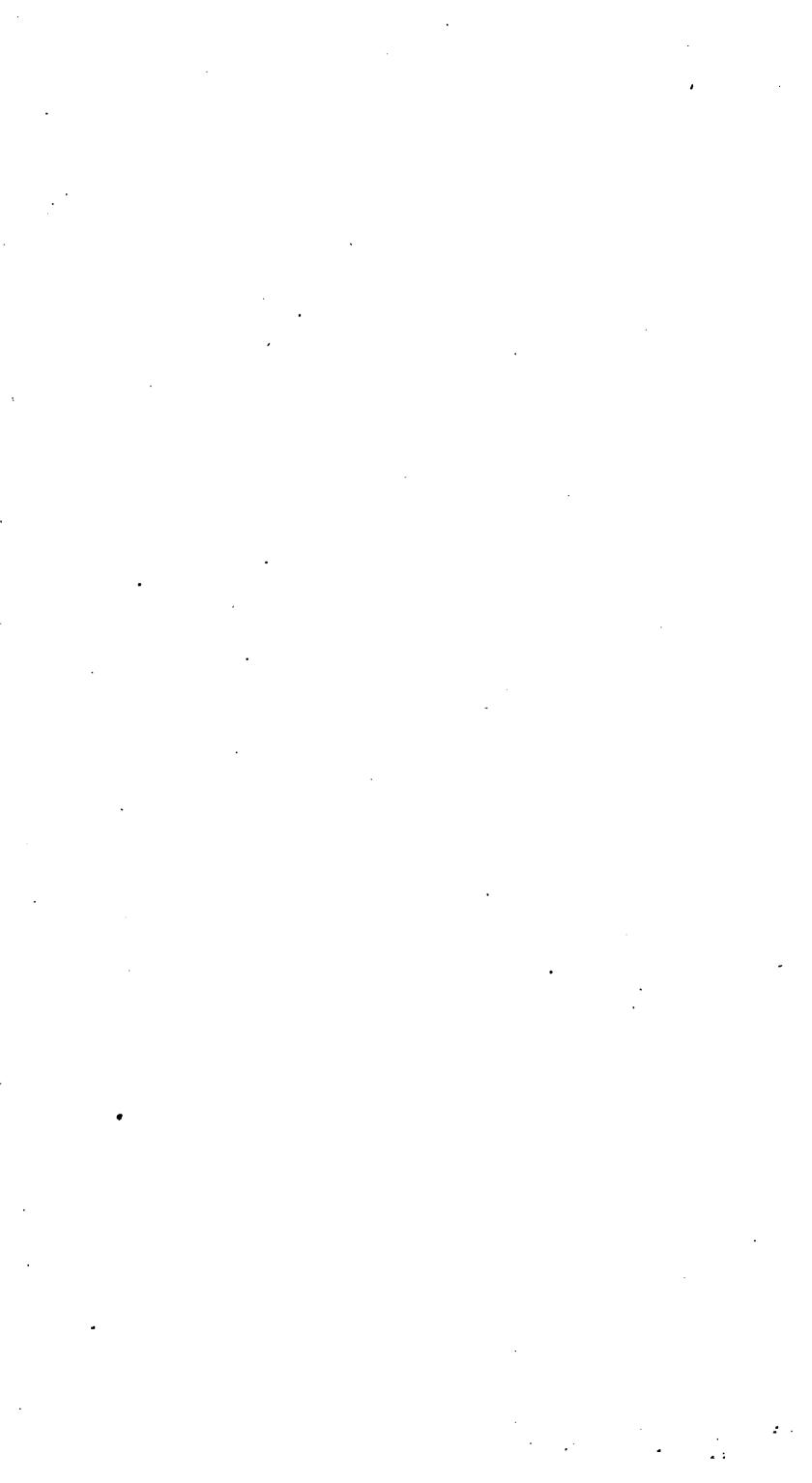

#### **SEGUIDILLAS**

Mi lira fatigada
De tonos graves,
Usar hoy apetece
De uno más fácil.
Ven pues; oh lira!
Y de tus cuerdas broten
Mil seguidillas.

No sé como hay algunos Que viven tristes, Y que se creen siempre Muy infelices, Cuando se miran En este mundo cosas Tan divertidas.

En este vario mundo
Un hombre puede
Vivir entretenido,
Riendo siempre;
Pues á Dios gracias,
La tropa de los tontos
Es tropa larga.

El que siempre está hablando
De sus hazañas,
De su genio violento,
Y de su audacia,
Ese, lo juro,
Es el mayor gallina
Que hay en el mundo.

El que ruborizarse
De todo finge,
Y de ser se lamenta
Muy susceptible,
Ese babieca
Es, sino un pillo, al menos
Un sin vergüenza.

El que con mucho énfasis
Habla de todo,
Y anda con gran boato
Dándose tono,
Ese bellaco
Es, aunque él no lo muestre,
Un pobre diablo.

Venga ó no venga al caso Chepita afirma Que por su esposo tiene Idolatría;

Y en castellano Eso indica que debe Condecorarlo.

Siempre que van à un baile
De esos de máscara,
Las feas decir suelen
Con mucha gracia:
«¡Que bueno fuera
Que una anduviese siempre
De esta manera!»

Mujer que corsés usa Y crinolinas, Con su cintura acaba Y con su vida; Pero más pronto Acaba con la bolsa Del pobre esposo.

Lloran las tristes viudas
Con rostro mustio;
Visten inconsolables
Trajes de luto;
Y de reojo,
Observan si algún hombre
Las ve amoroso.

Mi patria y su gobierno
Juntos caminan;
Él va siempre á caballo
Y ella á patita:
Por lo que creo
Que él va á salir ganando
Y ella perdiendo.

República notable
Por sus abusos;
País donde se miran
Tantos absurdos;
País donde se tienen
Por cada dos soldados
Cien coroneles.

Cuando á Don Cayetano,
Que es un borrico,
Lo hicieron comandante,
Su esposa dijo:
«¡Qué desacierto!
En lugar de nombrarlo
Juez de derecho!»

Que es este mundo un globo
Dice la ciencia;
Y que continuamente
Va dando vueltas;
No es pues extraño
Que lo que hoy está arriba
Luego esté abajo.

### Á TI

¡ Como hasta aquí viniera,
En alas de las brisas voladoras;
La silfide ligera,
La dulcísima virgen hechicera
Por quien suspiro tanto á todas horas!
Cuánta delicia sentiria al verte
¡ Oh mujer adorada!
¡ Como al supremo cielo bendijera
Si tuviese la suerte
De estrecharte en mi seno, aunque supiera
Que una mirada amante de tus ojos,
Y un dulce beso de tus labios rojos,
Me iban á dar la muerte!

¡ Oh Laura mia, si me fuera dado Estar siempre à tu lado! Oyendo embebecido
Tu acento tan amante y tan querido,
Que al pasar por mi oído
Como vaga y celeste melodia
Mi corazón inunda de alegría.

#### MARCHA DESIGUAL

Doña Patria y don Gobierno, Es decir, hombre y mujer, Marchan juntos actualmente Como todo el mundo vé. Pero hay una diferencia Que quizá no todos ven, (Gracias á su mala vista,) Y esta diferencia es Que el uno marcha á caballo Y la otra camina á pie. Marchando pues de este modo Claro es que vienen á ser Las desventajas para ella, Las ventajas para ėl. Por lo tanto si mañana Quieren ambos á la vez

Apostar una carrera Para ver quién gana a quién, El podrá correr á escape Y ella cuando más correr. Y si acaso en su carrera, Como muy probable es, Una acequia atravesada Encuentran, ó una pared, Don Gobierno al otro lado Salta al punto en su corcel; Mas la pobre Doña Patria Que es mujer y que va á pie, ¿ Qué hará? si no salta pierde, Si salta puede caer De bruces y en ese caso Requiescat in pace. Amén. ¿ Qué harás, mujer infeliz? Mas no es tu apuro tan cruel, Puedes implorar auxilio, Y teniendo dos ó tres Millones de hijos, ninguno Te dejará perecer. Grita, pues; pide socorro! Mas no, no grites. — ¿ Por qué? — Porque estando todos ellos Más sordos que esa pared Esperar que te escuchasen Seria una insensatez. Inclina, pues, la cabeza Y resignate á perder.

Entretanto Don Gobierno Lleno de desinterés, Recoge lo que ha ganado Con notable buena fé. Y Doña Patria vencida, Gime sin consuelo al ver Lo presuroso que llega El día de su escasez. « Muy pronto, dice, muy pronto ¡Oh misera! no tendré Ni una reliquia siquiera De mi antigua gloria y prez. Pronto sin honra y sin dicha, Pobre y sola me veré Como en medio de los mares Abandonado bajel. Deshonrada, envilecida, Sin amparo y sin sostén, Yo el desprecio y el ludibrio Del universo seré.» Mientras que con pena tanta Llora y se queja á la vez La que en muy remoto día Asunto á la fama fué, Don Gobierno satisfecho Le dice : « ¿ Qué hemos de hacer ? Una carrera apostamos, Tú perdiste, yo gané. »

# ¡ÁNIMO!

¡ Imbécil! ¿ por qué lloras?
¿ Por qué el golpe primero
De la contraria suerte te acobarda?
¿ Acaso ciego en tu delirio ignoras,
Que como el bien el mal es pasajero,
Que tras la pena el gozo nos aguarda,
Y que tras noche obscura
De llanto y de agonia
Asoma un bello día
Radiante de placer y de ventura?

Por qué pues sorprendido, anonadado, Por el dolor presente, Olvidas la esperanza del contento, Y te dejas caer desconsolado En el lecho fatal del desaliento?

¿ No eres joven aun ?¿ No corre hirviente La sangre por tus venas ? ¿ No vas trepando apenas De la vida por la áspera pendiente?

Si el destino le hiere
Con implacable mano,
Que llore y desespere
Y à su dolor sucumba
El infeliz anciano,
Sin otro porvenir ante sus ojos
Que una cercana tumba;

Pero el joven que empieza su jornada Llevando el alma de vigor henchida, Que lee con miradas placenteras Las páginas primeras Del libro de la vida, Puede animoso y fuerte La desgracia sufrir que lo acometa Y luchar brazo á brazo con la suerte.

No es tan grande la cuita Que hoy en sus rudas garras te sujeta; Aun puedes *esperar*, pobre poeta, Y en tu edad la esperanza es infinita.

¡ Ea! enjuga ese llanto degradante Y mira hacia adelante: Hermoso, grande, dilatado, inmenso, Poblado de cascadas y de flores, Te se presenta el campo de la vida.
¡Huya el pesar intenso!
¡Torne el valor á tu ánima abatida!
Si hoy la dicha perdiste
Aun puedes esperar futura gloria;
Si hoy débil sucumbiste
¡Mañana será tuya la victoria!

De mi vida el hermoso y limpio cielo Donde brillaba un astro refulgente Perdió su esplendidez y sus colores. Tendió la noche su siniestro velo, Cayeron sobre mi los sinsabores, Y doblegué con ánimo doliente La moribunda frente...

Mas luego ardiente late
El corazón del vate,
Pronto recobra la perdida calma,
Y ocultando en el fondo de su alma
Sus caras, sus eternas afecciones,
Y su rencor profundo,
Alza la frente, á su Hacedor bendice,
Y lleno el pecho de valiente brio,
Hendiendo el aire con su acento dice:
¡ El Porvenir, el Porvenir es mio!

Valparaíso, Noviembre de 1858.

### LOS DÍAS TURBIOS

Hay unos días desesperantes En que me carga la humanidad, En que las horas y los instantes Son largos siglos de obscuridad,

En que fermentan, en que se agitan Diablos y brujas dentro de mi, Y con impulso feroz me incitan Á la barbarie y al frenesi.

Mi alma achicada se ensancharía Si viera entonces en derredor Sangre, matanza, carnicería, Luto, exterminio, ruinas y horror. En esos días turbios, aciagos, Que enorgullecen á Barrabás, Me causa enojos quien me hace halagos, Y la indolencia me irrita más.

Ni el mar ni el cielo tienen belleza, Del sol los rayos túrbidos son, Turbia la limpia naturaleza, Y turbia toda la creación.

En nada hay galas ni poesia, Y mundo y hombres, y todo, en fin, Respira honda misantropia Cuando respiro bajo el esplin.

Ante mis ojos todo está negro; Y triste presa de mi rencor, Si alguien padece; cuánto me alegro! Si alguien se ríe; me ahoga el furor!

Salgo à la calle, corro al acaso, Cual sombra en busca de su ataúd, Y si aturdida me cierra el paso Formando oleadas la multitud,

¡Oh Dios, exclamo, tú que criaste Al vigoroso, fuerte Sansón, Dame sus fuerzas para que aplaste Á estos cristianos de un manotón!

Y despechado y enfurecido No ceso en vano de resollar, Por ver si logro de un resoplido La muchedumbre pulverizar.

¡ Quién fuera tigre, dragón satánico, Chacal hambriento, hiena cruel, Para lanzarse sembrando el pánico Sobre este hirviente feliz tropel!

Pronto del campo dueño quedara, Y me holgaria viendo el pavor De los que acrecen con su algazara El aislamiento de mi dolor.

Entonces nada piedad me inspira, Soy una horrible furia infernal, Rica en ponzoña, llena de ira, Y avida sólo de hacer un mal.

En mi alma rugen cien tempestades, Que estallar quieren con prontitud; No me conmueven sexos ni edades, Ni la inocencia, ni la virtud.

¡ Ay de él! si me habla viejo mendigo De una limosna viniendo en pos: ¡ Váyase al diablo! ronco le digo. ¡ Quite el imbécil!¡ Ira de Dios! ¿ Podrá al aspecto de un hombre triste Enternecerse mi corazón, Si en esas horas ninguno existe Que yo más digno de compasión?

¡Ay! del incauto que se detiene, (No, por supuesto, con mala fé,) En la vereda por donde viene Sacando chispas veloz mi pie:

Al divisarlo de dicha estallo, Y al pasar raudo, con gran placer, Dóile un codazo, písole un callo Y estrellas le hago sin duda ver.

Si dos se hieren en crudo pleito, Si da un imbécil un tropezón, Con sus clamores; cuál me deleito! ¡ Qué alivio siente mi corazón!

Donde hay dolores hallo placeres, Crece mi saña do brilla el bien, Odio á los hombres y á las mujeres, Y hasta á mi Musa la odio también.

Pero si á todos mi pecho agravia Cuando enconado los odia así, Por nadie tanto desprecio y rabia Experimento como por mí. Sobre mi rostro torvo y sombrio Llevar quisiera férreo antifaz, Para que el negro mal humor mio No diera à nadie pena ó solaz.

Que en esos días en que detesto Á cuanto existe y adoro el mal, Tal es mi traza, tal es mi gesto, Tal mi deseo, mi indole tal,

Que, sin cuidarme de la modestía, Os confieso, hombres, en alta voz, Que en esos días soy una bestia Salvaje, arisca, rara y feroz.

Sevilla, Noviembre de 1859.

## EL ÍTEM MÁS

Que por desobediente Arrojó Dios á Adán del Paraiso Cuando lo sorprendiera de improviso Siguiendo los consejos De la fatal serpiente; Y que en el mismo acto, Por supuesto dejándolos perplejos, A Eva y á Adán maldijo furibundo, Añadiendo al segundo, Que andaba estupefacto: « Adquirirás el pan que te alimente Con el sudor de tu cansada frente. » Y á ella entre otros primores, « Parirás con dolores, » Cuenta la Biblia, pero no relata Una importante, inédita postdata, La que sin duda ignora,

Ignorancia que yo hallo disculpable Porque fué producción de última hora, Y en esa feliz época no había Como hoy maestros de taquigrafía.

Y como yo me esmero
En dar á mis lectores novedades,
Y ando de ellas á caza,
Hoy que he pescado esta
Dejar de referirsela no quiero.
Basta pues ya de cháchara molesta,
Y antes que mi cachaza
El diploma me traiga de antipático,
Al grano, que es por hoy tan menudito
Como uno de mostaza,
Como un grano homeopático.

Ya iban Adán y Eva trasponiendo
Del feliz Paraíso los dinteles,
Sus cálculos haciendo,
Y altamente mohinos
De por siempre dejar tan peregrinos
Y acabados verjeles,
Sin siquiera atreverse á alzar los ojos
Por respeto de Dios á los enojos.

Y sin que esta modestia los salvara De la temida, nueva reprimenda, El Señor de repente Volvió á ellos la cara, Y con voz imponente Dijo á Adán lo siguiente:

« Item más: cada vez que te apartares De tus patrios lugares, Al punto en que tu pie pasado haya La divisoria raya, Ora al sur te encamines, ora al norte, À cada paso de tu triste viaje Vendrá à embestirte una infernal cohorte Pidiéndote implacable un pasaporte, Registrando curiosa tu equipaje Como si fuera suyo, Y verás mil desconocidas gentes Todas hablando idiomas diferentes Ninguno de los cuales será el tuyo. » Y con estas fatales Palabras, que hoy cumplidas Ven al pie de la letra los mortales, Definitivamente Cerró el Supremo Juez los tribunales.

París, Diciembre 1859.

## D. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY

Nació en Piura por el año de 1831 y es hijo del malogrado general Salaverry. Ha escrito diez dramas representados con éxito en varios teatros del Perú y del extranjero. El señor Salaverry sigue la carrera militar. Las poesías amatorias que de él insertamos forman parte de una colección inédita titulada Cartas á un ángel.

•

•

# EL BESO EN EL ESPEJO

Su belleza virginal Contemplaba *ella* al espejo Y él, que adora aun su reflejo, Le dió un beso en el cristal.

Con sus alas el pudor Cubrió su rostro ese instante, Y ella sintió en el semblante Súbita encarnada flor.

Y adelantando los brazos Para truncar el reflejo, Dió con la mano al espejo Que dividió en dos pedazos. Él fué de otro beso en pos Á la imagen de su amada, Y en el cristal retratada Vió de su semblante dos.

Otros dos fueron aquellos Besos de infinito ardor; Y una esperanza de amor Había en cada uno de ellos.

Centuplicada veia Ella su faz celestial Mientras el limpio cristal En más pedazos rompia.

Y al cabo cedió en su empeño; Pues su rostro angelical Retrataba siempre igual El pedazo más pequeño.

Si quieres, niña gentil, Truncar así mi ilusión Tendrás en mi corazón No un espejo sino mil.

Que hay de amor eternos lazos Y rostros que no se borran, Por más que las horas corran Y que el alma esté en pedazos. Mi corazón es tu espejo... Y si lo rompe tu amor Cada fibra de dolor Tendrá entero tu reflejo.

# **IMPROVISACIÓN**

Dios dijo al ave de los bosques ; canta!
Al rubio incienso del altar; perfuma!
Á la estrella ; las nubes abrillanta!
Al sol; irradia en la azulada bruma!
Al ambiente; suspira! Al río; encanta
Con tus bellezas de argentada espuma!
Y á ti, mujer, para el amor nacida,
Te ha dicho acaso Dios: — ¿ AMA Y OLVIDA?

### **MISTERIO**

I

Tu alma virginal,
Como al través de un tul,
Sonrie en el cristal
De tu pupila azul,
Y robas la ilusión
Si bañan su matiz
Tus ojos con la luz del corazón.

La nieve palpitante de ese pecho de marfil,
Las rosas que tus labios le robaron al abril,
En eco arrobador
Responden á mi afán
Que un cielo es la esperanza de tu amor.

#### II

La vida es una flor
Purísima al nacer...
Su aroma es el amor,
Su cáliz el placer.
Es rosa que al tocar
La mano juvenil
Enseñan sus espinas á llorar.

Mas diera de ese cielo que matiza el arrebol El rayo de esperanza que me alumbra como el sol, Y el sueño del Eden

Que el alma ve lucir Por una de tus lágrimas, mi bién.

#### III

Hermoso es contemplar
El sol en el confin
Vertiendo sobre el mar
Sus olas de carmin,
Y es bello al descender
Bañado en tibia luz,
Un rayo del crepúsculo al nacer.

Encanto de los ojos es del alba el tornasol Que esmalta de oro y grana los espacios como el sol. ¡ Ah! nunca al despertar La aurora tiene luz Más bella que el azul de tu mirar.

#### IV

La estrella que al lucir
Fascina la ilusión,
No vierte ese latir
Que agita el corazón.
Tú escuchas al posar
Tu planta junto a mí,
La voz de mi esperanza suspirar.

Las flores que semejan de los cielos el tapiz No tienen de tus labios el aroma ni el matiz...

> Si mi esperanza en flor Pudiera retratar Tendria de tus ojos el color.

#### V

Paloma del cielo
Tus blancas alas son
El suspirado bien
Que sueña el corazón.
Frescura y sombra aquí
De flores te daré
Y un mundo de ternura para ti.

Las penas que suspira por la noche el ruiseñor Y el rayo de la luna sobre el agua temblador,
No tienen un igual
Encanto para mi
Que el beso de tus labios de coral.

### VI

Estrellas son tus ojos que iluminan Cuanto ven Y en ellos puso el cielo la sonrisa Del Edén. Si un ángel te hizo Dios Busquemos sombra aquí Y el nido del amor para los dos.

# ¡ ACUERDATE DE MÍ!

¡ Oh! cuánto tiempo silenciosa el alma
Mira en redor su soledad que aumenta:
Como un péndulo inmóvil, ya no cuenta
Las horas que se van!
Ni siente los minutos cadenciosos
Al golpe igual del corazón que adora
¡ Aspirando la mágica embriagadora

De tu amoroso afán!

Ya no late, ni siente, ni aun respira
Petrificada el alma allá en lo interno:
¡Tu cifra en mármol con buril eterno
Queda grabada en mí!
Ni hay queja al labio ni á los ojos llanto;
Muerto para el amor y la ventura,
Está en tu corazón mi sepultura
¡Y el cadáver aquí!

En este corazón ya enmudecido
Cual la ruina de un templo silencioso,
Vacío, abandonado, pavoroso,
Sin luz y sin rumor;
Embalsamadas ondas de armonía
Elevábanse un tiempo en sus altares,
Y vibraban melódicos cantares
Los ecos de tu amor.

¡Parece ayer!... De nuestros labios mudos
El suspiro de «¡ Adiós! » volado al cielo,
Y escondías la faz en tu pañuelo
Para mejor llorar!
¡Hoy!... nos apartan los profundos senos
De dos inmensidades que has querido,
Y es más triste y más hondo el de tu olvido,

Que el abismo del mar!

Pero ¿ qué es este mar? ¿ qué es el espacio? ¿ Qué la distancia, ni los altos montes? ¿ Ni qué son esos turbios horizontes Que miro desde aquí; Si al través del espacio y de las cumbres, De ese ancho mar y de ese firmamento, Vuela por el azul mi pensamiento Y vive junto á ti?

¡Si yo tus alas invisible veo, Te llevo dentro el alma, estás conmigo, Tu sombra soy, y adonde vas te sigo De tus huellas en pos! Y en vano intentan que mi nombre olvides; Nacieron nuestras almas enlazadas, Y en el mismo crisol purificadas Por la mano de Dios.

Tú eres la misma aun; cual otros días Suspéndense tus brazos de mi cuello; Veo tu rostro apasionado y bello Mirarme y sonreir: Aspiro de tus labios el aliento

Como el perfume de claveles rojos, ¡ Y brilla siempre en tus azules ojos Mi sol, mi porvenir!

Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido; Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, Y ocultas al través de tu sonrisa

Lágrimas de dolor;
Pues mi recuerdo tu memoria asalta,
Y á pesar tuyo por mi amor suspiras,
Y hasta el ambiente mismo que respiras
Te repite; mi amor!

¡ Oh! cuando vea en la desierta playa,
Con mi tristeza y mi dolor á solas,
El vaivén incesante de las olas.
Me acordaré de ti;
Cuando veas que una ave solitaria
Cruza el espacio en moribundo vuelo,
Buscando un nido entre la mar y el cielo
Acuérdate de mí!

### RECUERDOS

¡ Qué tristes pasan en lloroso duelo
Mis horas ¡ ah! que, junto á ti, volaban
Cuando tus dulces ojos me miraban,
Azules como el cielo,
Profundos como el mar!
¡ Mi luz, mi sol, se retrataba en ellos
Como en raudal de transparente calma
Y escuchaba á las ondas de tu alma,
En sus rumores bellos,
Mi nombre murmurar!

Á cielo y tierra, entonces, le pedía Cuanto hay de puro, embalsamado y bello: Al mar sus perlas para ornar tu cuello, Al alba su ambrosía, Su canto al ruiseñor. Y à coronar la nieve de tu frente Donde radiaba el sol de los amores, Pediale su cáliz à las flores, Sus velos al ambiente, Al eco su rumor.

Yo guardaba tu imagen amorosa, Y perfumaba mi alma tu hermosura, Como, en el agua transparente y pura,

Perfuma así una rosa El vaso de cristal.

Y cada vez que el corazón latía Al fuego abrasador de tu mirada, Escuchaba, en tu voz apasionada,

> La inefable armonia De un mundo todo ideal.

Cuando, extasiado en tu mirar, ceñía El contorno gentil de tu cintura, Enlazada en mis brazos tu hermosura,

> Y tu mano en la mia, Juraba amor y fe:

Cuando al oir mi acento, estremecida, Se iluminaban de placer tus ojos, Y sentías nacer claveles rojos

> En tu faz encendida, Y sin saber por qué;

Cuando escuchaba de tus labios bellos Palabras de celestes melodias, Ó con tu blanca mano desprendías De tus rubios cabellos Una flor para mi; Cuando tu alma delirante, loca, Timida, ruborosa, apasionada, Encontraba un espejo en tu mirada,

Diciendo: — No, tu boca; Pero tus ojos: —; si!

Y cuando triste el corazón, lloroso, Tus lágrimas ocultas devoraba, Y sólo de tu seno se escapaba Suspiro silencioso

Que vuela y no se vé; Palmas, coronas, y guirnaldas bellas De inmensa gloria para ti soñaba, Una púrpura, un cetro ambicionaba,

> Para formar con ellas Una alfombra á tu pie!

Te amé como el viajero enternecido La dulce sombra de su hogar ausente; Como el águila al sol resplandeciente,

> Como el ave á su nido, Su cielo y su verjel;

Y deslumbrado con tu amante hechizo, Mi universo eras tú, tú eras mi gloria: No envidiaba á los héroes la victoria,

> Ni al cielo el paraiso, Porque estaba yo en él!

¡ Pasaron ¡ ah! tan encantadas horas De virginal pureza y de ventura, Llevándose en pos de ella tu ternura,

Tus risas seductoras,
Tu inocencia, tu amor!
Y es que, en tu pecho, la ilusión que tuve
Fué de tus ojos victorioso alarde:
¡ Vivió lo que las sombras de la tarde,

Lo que vive una nube, Lo que vive una flor!

¿ Qué fué de tu pasión, de tu alegría, De tanto delirar, suspiro tanto? Tú desgarraste el velo del encanto,

¡ Y olvidarás un día Mi recuerdo quizás!

¡ Por qué ese amor que yo soñaba inmenso El fuego de un instante lo devora; Arde, perfuma el viento y se evapora...

> Como el grano de incienso, Es humo — ; nada más!

# CARTA Á UN ÁNGEL

Cuanto hay de bello mi ilusión lo abarca: Yo aspiro aun tu virginal efluvio, Y surcas los amores en mi barca, Cual mensajera mística del Arca Las ya serenas aguas del diluvio.

Rasga mi mente del pasado el velo En nuestros días de embeleso á solas, Y blanca y pura al desplegar tu vuelo Miro el arco triunfal en nuestro cielo Y á nuestros pies las sosegadas olas.

Después de la tormenta la bonanza; El viento airado su impetu refrena, Brilla en la noche el símbolo de alianza, Y la angélica faz de la esperanza De luz divina nuestras almas llena. Todo era paz, aromas y frescura, Un mundo de ternezas y de amores, Tu aureola reflejaba mi ventura, Y le daban incienso á tu hermosura Brisas del alba y entreabiertas flores.

El cielo al contemplarnos sonreía; Y del mundo y los hombres olvidada, Buscabas en mi frente tu alegría, Y para mi la tierra no existía:— ¡ Tú lo eras todo, el universo, nada!

Una caricia más, más desvarios Pediame tu ardor sonriendo agravios, Y al recordar tan tiernos amorios Parece que aun dejaras en los míos Tibia la huella de tus dulces labios.

Del infortunio en la ignorancia ciegos, Inventando ternuras y cariños, Cediendo yo á tu amor y tú á mis ruegos, Horas pasaban de infantiles juegos Los dos sonriendo como alegres niños.

Yo sueño aun que el porvenir sereno Nos da en la copa del amor la vida, Y tu semblante de sonrisas lleno Viene á ocultar en mi abrasado seno Tu blanca frente de rubor teñida. ¿ Te acuerdas de esas horas que corrian Inundadas de luz y transparencia, Y en un cielo de amor resplandecian Cuando, lejos de mi, te parecian Siglos las horas de forzosa ausencia?

Á la hora del crepúsculo rojiza Aguardabas de vernos el instante; Abierto un libro que tu mente hechiza Leías los amores de Heloísa, Ni más bella que tú ni más amante.

Parece que vislumbro en tu ventana Al través del cristal tu rostro bello, Y mi pisada al escuchar cercana Correr te miro hasta el umbral, y ufana Saltar de gozo y enlazar mi cuello.

Parece aun que como un astro brillas, En la legre humildad de mi morada, Y me ofrecen sus rosas tus mejillas, Sentada, blandamente, en mis rodillas Con tu cabeza en mi hombro reclinada.

De un mismo sol miramos el ocaso, De unas mismas auroras el reflejo, Rico de amor y en opulencia escaso, Nos brinda de beber el mismo vaso, Mirándonos los dos al mismo espejo. Parece aun que escucho tus latidos, Veo de tu inocencia los sonrojos, Y entre los lazos del amor unidos Creo escuchar tu acento en mis oidos Y retratar tus ojos en mis ojos.

En un beso al empireo arrebatada Sentiase mi mente esplendorosa, Y bebiendo la luz de tu mirada. No cambiara una espléndida morada Por nuestra humilde obscuridad dichosa.

¡Yo hubiera descendido al Océano Buscando para ti presentes bellos, Y á las entrañas de la tierra ufano, Por ponerle diamantes á tu mano Ó añadir una perla á tus cabellos!

¡ Volado hubiera hasta la ardiente zona Por circundarte de triunfales palmas, Y pues de excelsa tu beldad blasona, Yo habria conquistado una corona Si querías reinar en otras almas!

¡ Oh! yo te amaba en mi locura tanto, Que si eran de opulencia tus antojos Me hubiera condenado á eterno llanto, Y nada, nada, me infundia espanto Por ahorrar una lágrima á tus ojos! Ya está velado de color sombrio; Pero al pasado mi ilusión se lanza, Y si es tuya la flor de la esperanza Todo el recuerdo de tu amor; es mio!

#### **EFLUVIOS**

Del alto monte, la luna Alzaba anoche su vuelo, Sombras cruzando, una à una, Cual cisne en mansa laguna Por el lago azul del cielo.

Risueña tú á las querellas De mis delirios y antojos, Horas transcurrían bellas, Tú, mirando á las estrellas, Y yo — mirando tus ojos.

Que á su fulgor se asimila La luna en dulces desmayos, Pero, al mirarte tranquila Hay más alma en tu pupila Que en ella fúlgidos rayos. Dióle su gracia y primores Á tu boca la hermosura: Sus quejas los ruiseñores, Las cerezas sus colores, Y las rosas su frescura.

Al ver las conchas marinas Un ángel bajó á cogerlas, Y, desde entonces, fascinas Con tus sonrisas divinas Que ostentan coral y perlas:

Á ese albo cuello que encanta Dió el cisne sus blancas plumas, Y al dulce raudal que canta Puso en su seno y garganta Ondas de plata y espumas.

No hay corazón que en su idioma No te rinda el vasallaje, Y el más altivo; ay! se doma Si tu pie infantil asoma Bajo las orlas de encaje.

¡Y me aprisionas aleve! Con hechizos que fascinan, Si ocultas tras gasa leve, Globos de nácar y nieve Que sin verse se adivinan. Pero si el alma enajenas Es porque en ti los amores Vertieron à manos llenas Nieve, nácar y azucenas, Corales, perlas y flores.

Por eso anoche que anduve En pos de tanta delicia, Volaba como un querube La luna de nube en nube... Yo, de caricia en caricia.

Aura pura y transparente Argentada en mil destellos, Murmuraba dulcemente, Ya, suspirando en tu frente, Ya, besando tus cabellos.

Y esquiva al tocar tus galas Arrebataba en sus giros, El tibio aroma que exhalas, Juntos llevando en sus alas Tus besos con mis suspiros.

¡ Cuántas ternuras dichosas Volaron en tus jardines, Sobre alfombras voluptuosas, Bordadas de frescas rosas Ó estrelladas de jazmines! Y cuán intimos acentos Que el alma en delirio fragua, Repetian mis contentos Al suspirar de los vientos En las espumas del agua!

Ya, de la noche al fulgor Que en los árboles lucia Quejas cantaba de amor, Al dulcísimo calor De tu mano entre la mía.

Ó las serenas corrientes Siguiendo en ondas iguales Dibujaban traslucientes, Unidos labios y frentes En sus límpidos cristales.

Ya, en blando césped, tendidos Bajo las trémulas hojas, Suspiraban confundidos, Halagos, quejas, latidos, Besos, caricias, congojas.

Ó en tu glorieta sombria, Bajo un toldo de esmeralda, Lánguidamente caía Y risueño me adormía Con la sien sobre tu falda. Los dos, entonces, ufanos Entre amorios tan bellos, En mis ensueños livianos Sentía jugar tus manos Con mis húmedos cabellos.

Y no cansados de amar, Ni el corazón de latir, Era el común delirar, Un dulce beso al dormir, Y otro beso al despertar.

Mientras sin sombra importuna, Iba la noche tranquila, Nubes trepando una à una Mostrando à trechos la luna Su luminosa pupila.

¿ En qué enramadas, paloma, Repites hoy tus murmullos Y el puro angélico idioma Que embalsamaba el aroma De tus suspiros y arrullos?

¿ En cuál jardin que no nombras Lejos de las frescas sombras Llegas tu vuelo á plegar Y de las verdes alfombras En que aprendiste á volar? Hoy, viertes cantico suave Entre lirios y amapolas, Porque nuestro amor se acabe, ¡Como el surco de una nave En el cristal de las olas!

De ilusiones veleidosàs
Réstame sólo el afán: —
Las esperanzas dichosas
Son brillantes mariposas
Que al tocarlas; ay!..; se yan!...

# CARTA Á UN ÁNGEL

Nevada rosa, en el Edén nacida, Dios puso en tu alma del amor la esencia, Y de su mano altísima caída El alba dió tu aroma á mi existencia; Reflejaste en mi noche obscurecida El resplandor azul de tu inocencia, Como en espejos de apacibles olas Tus hermanas del cielo sus aureolas.

Bella es el alba porque brota flores, Bella es la noche porque siembra estrellas, Bellos del mar sereno los rumores Con blancas nieves en sus ondas bellas. La beldad de los dulces ruiseñores Es el tierno cantar de sus querellas; Mas todo tu hermosura lo atesora: Mar, estrella, ave, flor, noche y aurora. ¿ Qué fué tu amor, sino fugaz meteoro Que con vivida luz colora el cielo, Nota de un dulce cántico sonoro ' Que se oye y pasa en fugitivo vuelo? Cual del alba gentil el rayo de oro, Que rasga de la noche el triste velo, Iluminó mi espíritu, tranquila La luz radiante de tu azul pupila.

Mi voz fué un canto de ternuras lleno, Que elevaba un altar á tu hermosura: Cada latido de tu casto seno Le daba una esperanza á mi ventura. Soñaba un cielo azul, puro y sereno, Fuentes que me brindaban su frescura Bajo un dosel de flores delicadas Que abrían sus corolas perfumadas.

Hoy, abrasada al sol de las pasiones Á todos vientos tu beldad arrojas; ¡Combatida de fieros aquilones De pureza y perfumes te despojas! Yo al recordar tan bellas ilusiones Lágrimas vierto en tus marchitas hojas... Perdiste ya tu celestial esencia Y tu corona de ángel — ¡La inocencia!

#### **OLVIDO**

Mujer al fin ingrata y veleidosa.

LARRA.

¡ Llegó aquel de amor temido instante En que risueña la mujer olvida; Porque mordió en el árbol de una vida La misteriosa flor! ¡ Llegó del desencanto amargo día, Aquél en que la sierpe tentadora Rompe en el mismo labio del que adora La copa del amor!

Apenas vi la luz y ya en tu cielo
Rueda á morir el sol de mi ventura:
La luz del alba era radiante y pura
Como aurora boreal.
Y destrozas la imagen de tu amante
Con una piedra que se llama olvido,
Porque tu frágil corazón ha sido
Espejo de cristal.

¡ Ay! ¿ por qué quieres ofrecerle al día Como un lecho nupcial la noche obscura ? ¿ Y que la hermosa flor de una alma pura Se deshoje al nacer ? ¿ Y en mis recuerdos contemplar unida La más bella ilusión al desencanto, La pasión al desdén, la risa al llanto, Y al ángel la mujer?

¿ Por qué quieres huir de tus altares, Sacerdotisa apóstata del cielo, Y rasgar en el templo el blanco velo Que ciñe la vestal ? ¿ Y que falte en la noche de tu olvido Luz al altar, al idolo las flores, Y se apague ante el Dios de los amores La llama celestial ?

Yo le pregunto al aire si suspiras;
Yo interrogo à las perlas si tù lloras;
Y me responden al morir las horas
Que no saben tu amor...
Y he aprendido llorando entre las flores
Que mueren con el sol las más lozanas,
Y me dicen las rosas tus hermanas
; Ella también es flor!

Del bosque las sonoras armonías Que dan al viento sus ligeras alas, Dicen que vistes sus aéreas galas Y que sabes volar; Y la trémula voz de las espumas En sus prisiones de cristal cautivas, Huyendo de mis plantas fugitivas Que eres ola del mar.

El beso del crepúsculo á la nube,
Pálida virgen que su faz colora,
Me dice que eres nube de la aurora
Y fugaz arrebol;
Y el último suspiro de la tarde,
Del incendio del astro frío lecho,

Del incendio del astro frio lecho, Me dice que la nieve de tu pecho Es la tumba del sol.

¿ Quién pensara jamás que tan risueña Flor entreabierta al aura de la vida, Cayese por los vientos sacudida Como tu amor de ayer? Mas tú no eres vestal, ni flor, ni ave, Ni ola del mar, ni nube sonrosada... Tú eres todo á la vez...; tú eres la nada Con rostro de mujer!

¡ Ay! del que fia en la mujer que adora
Y con la risa del amor se embriaga,
Que ha de correr tras de una sombra vaga,
Huyendo sin cesar!
¡ Verà à la luz el oro transparente,
Cual prisma de cristal de mil colores,
Las perlas en el árbol y las flores
En el fondo del mar!

Verá caer la voladora llama,
Subir la roca hasta el azul vacio,
Y cuajarse en diamantes el rocio
Que hace temblar la flor.
Podrá su mano aprisionar el viento,
Guardar entre las nubes el sonido,
Antes de hallar en el Edén perdido
El nido del amor.

#### LA LOCOMOTIVA

Á MI QUERIDO AMIGO RICARDO PALMA

I

Ni el cóndor de los Andes que alza el vuelo Desde su nido hasta la azul región, Y rasgando la túnica del cielo Hiende las nubes que ilumina el sol;

Ni el fiero musulmán de tez morena Cabalgando en el árabe corcel Que corre y graba en la movible arena La media luna de su horrado pie;

Ni el barco humeante cuyo peso abruma Y fatiga las olas de la mar Que huyen gimiendo en desgarrada espuma, Como luciente polvo de cristal; Ni el aeronauta audaz, ni la ligera Góndola del Adriático veloz Aventajan al monstruo en la carrera Con sus alas de fuego y de vapor.

¿ No veis? ya rueda. — De su entraña hirviente Que bulle cual la lava del volcán, A rroja larga flecha de humo ardiente Como la blanca espuma de la mar.

Lanza à las nubes estridente grito En su halito de fuego abrasador, Y corre arrebatando al infinito El ala del relampago y la voz.

Comprime sus entrañas bullidoras, En su seno palpita el frenesi, Y el monstruo vuela á devorar las horas, El tiempo y el espacio y el confin.

Más que el torrente que à la mar ligero Se arrastra en pavorosa rapidez, Agitando sus músculos de acero Corre el monstruo del siglo sobre el riel.

Parece apenas que la tierra toca Pasando como el rápido aquilón, Y olas vomita de su ardiente boca Jadeante con hórrido estertor. Y el muro, el árbol, la montaña, el río. Todo se ve en un vértigo girar, Como sombras de un loco desvario En un baile fantástico, infernal.

Vuela y esparce, retemblando el suelo Sus huellas de rocio y de carbón, Mientras fluctúa en el azul del cielo Cual larga nube su penacho en pos.

#### $\mathbf{II}$

7 Terrestre Leviatán!; Vuela!; Devora!
Con tu ala de vapor azota el viento;
Lleva á la noche el rayo de la aurora
Y al hombre esclavizado el pensamiento!
Como antorcha del siglo brilladora
Alumbra al pueblo de la luz sediento
Para que escriba en su pendón de guerra:

—; El pueblo es rey y su sitial la tierra!

## ; AL FIN MUJER!!

Cette femme a passé: je suis. — C'est l'histoire.
Victor Hugo.

Por qué huyes de mi amor, dulce paloma,
Tú que dormias en mi amante pecho
Y que en las horas de ternura has hecho
Nido en mi corazón?
Por qué te vas, estrella de mis ojos,
Que ya en las brumas mi pupila alcanza
Sin dejarle una flor á mi esperanza
Ni luz á mi aflicción?

¿ Por qué, por qué te vas, sol de mi vida, Única flor de delicada esencia Que vertía su aroma en mi existencia, Esa urna de dolor? ¿ Por qué huyes á la mar cuando en misojos Queda otro mar de lágrimas y penas, Y cuando son de flores las cadenas Del ángel del amor? Tente, amor mío! vuelve; vé mi llanto
Saltar del corazón entre sollozos
Y que extiendo mis brazos amorosos
En la orilla del mar!
Desde esa nave que tu amor me roba
Mira á tu amante en la desierta playa...
Nadie, aunque el alma en su dolor desmaya,
Me viene á consolar!

¡ Ninguna mano del dolor amiga
Viene à enjugar las gotas de mi frente,
Y en las espumas de la marrugiente
Mis lágrimas se van!
¡ Desde el frágil bajel que te arrebata,
Mira à tu amor en solitario duelo,
Que alza, llorando, su pupila al cielo
Con doloroso afán!

Tente! vuelve á mis brazos, ángel mio,
Abandona ese pérfido elemento,
Niño que duerme á la merced del viento
En cuna de cristal!...
¡ Mas teme siempre que el salobre abismo
Tan manso ahora y á tus pies sereno.
Abra, rugiendo, en su profundo seno
Tu lecho sepulcral!

Teme que el cielo, como en noche obscura, Cubra su faz en la mitad del día, Que se desate tempestad sombría, Bramando el aquilón! ¡ Y aquellas mansas olas, cristalinas, Teme que de la orilla en lontananza, Murmuren de tu amante la venganza, De Dios la maldición!

¡ Teme que el mar, tan apacible ahora, Eleve contra ti su ronco acento, Y bramando te diga el juramento

Que hiciste a mi amor!
¡ Teme mirar la nave que te aleja
Despedazada undirse entre una ola,
Y tú, flotando en los abismos, sola,
Y pálida de horror!

Mi nombre clamarás en tu agonia, Queriendo devorar tu sepultura... Sólo te escuchará la noche obscura,

¡ Desierta inmensidad!
¡ Y alli en la mar que rugirá — ¡ traidora!
Y alli ante Dios que te dirá: ¡ perjura!
Probarás, gota á gota, la amargura
Que hay en la eternidad!

¡ No!; tente! vuelve à mis amantes brazos,
Al seno y al amor del que te adora,
Al que en la playa, inconsolable, llora
Mirándote alejar!
¡ Torna, ángel mío!... Mas la voz no alcanza,
Y huye el bajel, como ligera pluma,
Montes alzando de ruidosa espuma,
Su rueda sobre el mar!

¡ El sol también al occidente gira Bañando en luz el apartado monte, Y la bruma se eleva al horizonte

Como un húmedo tul!
¡ Ay! ya no queda del bajel sonoro
Sino el surco en el piélago perdido!
Largo penacho de humo denegrido
Flota en el aire azul!

¡ Adiós! albor y noche de mi vida,
Dulce paloma y... alma de serpiente!
¡ Huye, si amas la luz, eternamente
La playa del Perú!

Oh!... quiera el cielo, que en risueños días, Guardes en otro pecho tu tesoro, Que ames aun más de lo que yo te adoro, Y que huyan como tú!

¿ Que triste, y desolada, y sin ventura, Corras por otra playa, delirante, Viendo las ruedas del bajel humeante Partir tu corazón!

¡ Y cada ola que al morir se estrella, Quiera el cielo que escuche tu quebranto, Y que rieguen tus ojos con su llanto Tu postrera ilusión!

¡ El cielo que escuchó tu juramento De eterno amor á mi fatal ternura, Teme que lance en medio á tu ventura Su rayo vengador! ¡ Pérfida! ¡ Adiós! que te anonade el cielo, Que alguien te engañe como tú me engañas, Y muera sin nacer, en tus entrañas, ¡ El fruto de tu amor!

¡ Maldita sé... pero no, no, alma mía! Quiera el cielo que vivas entre flores, Bebiendo en el festín de otros amores La copa del placer.

Crimen es de tu edad, no de tu pecho Donde en arena levanté mi trono... Me matas, ángel mio, y — te perdono, ¡ Al fin eres mujer!!

## LA TUMBA DE MIS SUEÑOS

No es la esperanza de futura gloria De mis ensueños marchitada flor, Ni del poeta la brillante historia, Lo que alienta mi pobre corazón:

No es el eco fugaz, la vana sombra De los sueños que finge la niñez, Lo que mi lira suspirando nombra Y alza del polvo mi abatida sien;

No es el grato murmullo que resuena En el fondo del alma juvenil, Cuando se escucha de delicias llena La voz de un encantado porvenir; Ni del amor la transparente nube Teñida de oro en el espacio azul, Que hasta el alcázar del Eterno sube Bañada con un rayo de su luz;

¡ Ah!... los recuerdos que mi mente abruman, De gloria y esperanza y porvenir, No son como esas flores que perfuman El suspiro de un seno juvenil!

Yo, solo, en el desierto de mí mismo, Voy á mis propias ruinas á llorar, Viendo á mis pies el despeñado abismo Tumba de mis delirios de otra edad.

Yo he vivido diez siglos en un dia! Yo he apurado la copa del dolor!... Y he querido mirar lo que sentía Desgarrando mi propio corazón!

Yo he sumergido mi alma en el pasado, Yo he querido leer el porvenir: Solo ruinas y sombras he encontrado; ¡ Que todo es ruinas y tiniebla aquí!

Yo he volado al través de las edades Desafiando mi vista al huracán, Estallando en mi frente tempestades, Pesando sobre mi la eternidad. Yo, en medio de la noche solitaria, Arrodillé ante Dios mi corazón, Y elevando tristísima plegaria Llené la inmensidad con mi dolor.

¡ Yo he desgarrado el manto de los cielos, El corazón en ansia de admirar: Mi planta holló sus tenebrosos velos, Y sólo vi silencio y soledad!...

En pos de mi ilusión, he descendido Del trono de la luz como Luzbel: Sobre mi frente el rayo desprendido, Y ensangrentada mi maldita sien.

Y aun he turbado la sombria calma De los abismos del profundo mar, Ardiendo siempre, inextinguible, en mi alma De mi delirio el incansable afán.

Yo he bajado al sepulcro de los hombres Buscando allí la luz de la verdad: Sólo he encontrado el eco de sus nombres, Una tumba, un ciprés y...; nada más!

Yo, con el escalpelo de la ciencia, He roto à los cadáveres la sien, Buscando allí la luz de su existencia, Y sólo el frio de la tumba hallé... Mi espíritu, azotando sus cadenas, Devorado de sed y de dolor, Ha bebido la sangre de mis venas Pidiendo un rayo de su luz á Dios.

Del cielo à los abismos del océano, Del pasado al sombrio porvenir, Del lecho de la muerte hasta el arcano Que allá se esconde en el azul confin;

¡ Desde la cima del erguido monte Hasta el capullo de la débil flor, No hubo un abismo, un cielo, un horizonte, Que respondiese á mi anhelante voz!

Desde la copa de mortal cicuta, Hasta la esponja de amargura y hiel, Del ermitaño en su ignorada gruta Al libertino ansioso de placer:

Del destronado Olimpo hasta el Calvario, Que de rodillas implorar me vió, He buscado en mi vuelo solitario Las páginas del hombre y las de Dios.

Me he sentado à los bordes del abismo Sondeando las entrañas de mi ser, Y en el piélago inmenso de mi mismo He apagado la antorcha de mi fé. Sobre mis sienes he llevado escrito El sello de una eterna maldición, Y este polvo, á la faz del infinito La ha arrojado á pedazos su dolor!

Y al cielo he preguntado — ¿ adónde, adónde? Y le he dicho á los orbes — ¿ dónde está?... Y la voz de los cielos me responde, Y el universo aqui — «¡jamás!» «¡jamás!»

Y han girado impasibles las estrellas Siempre rodando en el inmenso azul; Y he detenido mis cansadas huellas, Y he llorado pulsando mi laúd.

Cantos de los sepulcros y las ruinas, Bardo de los suspiros y el dolor, Coronado el espíritu de espinas, Allá en la soledad del corazón:

¡ Ay! no es la gloria la que vé mis ojos Murmurando mi nombre al porvenir : Perdidos en el viento mis despojos Nadie ¡ jamás! se acordará de mí!...

No hay en mi voz el eco que suspira En el labio feliz de la niñez, Ni vuela en torno á mi enlutada lira La futura esperanza de un laurel. Yo quiero que murmuren mis cantares Sobre mi tumba un lánguido rumor, Como deja en el seno de los mares Su murmullo la ola que pasó.

Yo quiero, como el aire que se aleja Pasando entre los árboles, dejar En pos de mi laúd alguna queja, ¡ Un suspiro, un rumor y nada más!

¡ Es tan triste morir !... Cuando en la tarde Cae del cielo el astro de la luz, Algún reflejo de sus luces arde Sobre las nubes del espacio azul!

¡ El humo de una antorcha que se apaga, Recuerda aun su pálido fulgor, Mientras la nube en el ambiente vaga Que queda siempre de la llama en pos!

Las hojas de las flores, desprendidas, Van dejando un perfume tras de si, Y las ramas del bosque, sacudidas, Parece que sollozan al morir...

¡ Y yo también, como la luz de un día, Como la ola del soberbio mar, Como las flores de la selva umbría, Como la antorcha que apagarse vá; Quiero un celaje, un lánguido murmullo, Un perfume, una queja, algún rumor, Que sollozando con doliente arrullo Repita el eco de mi triste voz!

Lima, Junio 16 de 1860.



# LIRA CHILENA

• 行からいないないとはいいないのではあったい

#### DON EDUARDO DE LA BARRA

El señor Barra es el más joven de los poetas de Chile, pues apenas cuenta veinticinco años. En el certamen poético que tuvo lugar en Santiago en 1862, con motivo de la inauguración de la estatua del abate Molina, obtuvo el premio una bella oda del señor Barra.

• .

# **IMPROVISACIÓN**

La América no quiere más armiño
Que el que admira en su blanca cordillera,
No más corona que su sol ardiente:
Ni más púrpura espera
Que el vespertino manto de Occidente
Que ondeando flota en su azulada esfera.

#### LA ROSAS GEMELAS

Con suave aliento dos blancas rosas Trémulo el viento meciendo vá Y ambas hermosas, frescas, galanas, Ambas hermanas reinando están.

Y en los jardines en vano quieren Albos jazmines más que ellas ser El aura pura, las mariposas Las llaman diosas de su verjel.

Hay rosas blancas, las hay muy bellas; Pero como ellas ¿ dónde hay mejor? ¿ Cuál de las flores podrá igualarlas? ¿ Quién contemplarlas sin tierno amor? La fresca aurora para ellas grata Siempre atesora perlas sin fin, Y el manso arroyo que vá pasando Va celebrando sus gracias mil.

Dulces querellas, gratos acentos Tiene para ellas el ruiseñor, Del cielo un ángel baja á cuidarlas Y al contemplarlas sonrie Dios.

¡ Ah! yo quisiera ser aura suave Sus blancas sienes para rizar; Ser clara fuente que al pie murmura Tanta hermosura por retratar!

¿ Tienen amores ? ¿ Por quién deliran ? ; De amor suspiran! ¡ Se aman las dos! Del cielo un ángel baja á velarlas Y al contemplarlas sonrie Dios!

## Á POLONIA

¡Y es esta la Polonia tan temida, Grande y gloriosa entre naciones mil, Que ahora esclava, humillada, envilecida, Besa las plantas de un tirano vil!

¿ Dónde la sangre de sus héroes se halla? ¿ Dónde las glorias del polaco están? Nadie á mi voz responde: todo calla: En Polonia murió la libertad!

Esos grandes y nobles corazones Sólo lágrimas tienen que verter: La gloria de Polonia y sus blasones En humo y sangre convertidos ved. ¡ Ah! no, no es esa la nación guerrera Que digna cuna de los héroes fué; No es esa, no, Polonia la altanera; Esa la tumba de sus héroes es!

Insolentes señores la desgarran;
Vilipendian su túnica imperial;
Los timbres de sus glorias los embarran
¿ Y no hay quien sepa un hacha manejar?

De sus padres heroicos la ceniza Lobos hambrientos removiendo ván; De los hijos la afrenta se eterniza Y no hay uno que grite; libertad!

Sus indefensas virgenes ultrajan, Y lloran y no saben combatir!
La corona nupcial de la esposa ajan, Y no sabe el esposo antes morir!

¡ Solo el niño inocente se sonrie En medio del silencio del dolor! Y hay quién la risa de ese niño espíe; Si hay noble sangre apoyarán su voz.

Mas el águila opresa sus cadenas Suele romper y remontarse al sol: Tiemble el cosaco, que en Polonia hay venas Donde aun palpita el nacional valor. Tiemblen sus hijas, tiemblen sus esposas Que la hora de venganza va á llegar: Pero no, que son almas generosas, Y en el fuerte su agravio vengarán.

De los pueblos marcado está el destino. El triunfo de Polonia cerca está Que ha escuchado la voz del Apenino Y repite esa voz de ¡ Libertad!

¡ Alzad, polacos, la humillada frente!
¡ Alzadla coronada de laurel!
Y henchido el seno de entusiasmo ardiente
Muertos ó libres nuestros hijos ved.

¡ Á la lid! que mil sombras veneradas Desde su tumba el parabién os dán. • ¡ Á la lid! las cadenas destrozadas Al mundo entero con placer mostrad.

Y; ay! quien rehuse la contienda santa! Ese no es hijo de Polonia, no es: Si hay en Polonia cobardía tanta Afrente el ruso esa cobarde sien.

Pronto à la lid el generoso pecho Y veréis al tirano retemblar. Que si un pueblo reclama su derecho La mano del Señor con él está.

## DON MANUEL BLANCO CUARTÍN

Nació en Santiago de Chile el 22 de diciembre de 1824. Por los años de 1845 y 1846 aparecieron sus producciones, y desde entonces colaboró en el Picaflor, Museo, Progreso y Mercurio. En 1851 fué redactor en jese de la Tribuna; y en 1857, del Conservador. Las opiniones liberales del señor Cuartín, notabilísimo escritor satírico, le han ocasionado frecuentes persecuciones de los Gobiernos de su patria. Uno de sus más notables trabajos lleva por título: Consideraciones sobre la historia de la filosofía y de la medicina.

En 1859 fundó el Mosaico, semanario que durante dos años alcanzó gran popularidad y escrito en su mayor parte por el señor Cuartín. En ese año publicó también un cuaderno de poesías en el que se hallan las leyendas: Blanca de Lerma y Mackandal. Conserva inéditas dos comedias en verso: Quiero ser redactor, y No hay bromas con las cuñadas.

e de la companya del companya de la companya del companya de la co

• . · • .

## Á UNA ROSA SECA

**SONETO** 

Ayer no más lozana en la pradera Ostentabas placer á quien te via, El ave de la aurora mensajera, Te obsequiaba cariños y armonía:

Jugaba con tus hojas la ligera Mariposa al rayar el claro día; Y el céfiro amoroso la postrera Lágrima de la noche te traía.

Mas; ay! de tanta vida y tanto orgullo ¿ Ya qué te queda, presumida rosa? ¿ Qué te ha dejado la implacable suerte? Cuatro hojas solas del que fué capullo, Y en vez de aquella fama tan ruidosa El sepulcral olvido de la muerte.

## DON JUAN TRINCADO

Yo recuerdo que en mi infancia Conocí un Don Juan Trincado, Que aunque nunca vió la Francia Hombre fué muy ilustrado; Y tanto que repetía La instituta de memoria, Y de su patria sabía Mucha historia.

Con la edad y la pobreza
Vino al cabo á ser maniático:
Se le puso en la cabeza
Que tenía un mal reumático;
Y como tal que se hallaba
Expuesto á una pulmonía,
Que de cierto lo enterraba
Cualquier día.

Para poner un atajo
Á esta soñada dolencia,
Estudió de arriba abajo
De la farmacia la ciencia;
Y aprendió en el campo vasto
De confusos formularios,
Que uno muere sin emplasto
Y electuarios:

Sin tomar ipecacuana,
Y alguna vez estricnina,
Y soplarse en la mañana
Algún bolo de quinina;
De modo que vino el día
De enflaquecer de tal suerte
Que la estampa parecía
De la muerte.

Con este horrible sistema
Que lo llevara al sarcófago,
Consiguió que una apostema
Le saliese en el esófago;
Hasta que por fin sintiendo
Llegada su hora postrera,
Dijo: Ya voy conociendo
Mi tontera.

Murió pues el pobre hombre Por curarse estando sano, Y dejando el triste nombre De ridículo é insano. Así pues cuando imagino
Que en cualquier mal ordinario,
Sin guardar el menor tino,
Un mandatario,

Toma tantas precauciones,
Y medidas tan terribles,
Y hace mil persecuciones
Inauditas é increibles;
(Como se ve entre nosotros
Que somos unos carneros
Y no, como dicen, potros
Altaneros.)

Creyéndose el tal caido
Cuando el pueblo no quisiera,
Ni dar un solo rugido,
Ni armar la menor quimera;
Yo le diria: « Su suerte,
Aunque estuviese enfadado,
Va á ser al cabo la muerte
De Trincado. »

#### LA LEY Y EL DERECHO

FÁBULA

— « Hija soy vuestra y sin embargo el mundo Alega no es igual nuestro destino:
Que vuestro origen es santo y divino
Y el mío á veces lodazal inmundo. »
Así hablara la Ley; mas con profundo
Dolor responde el padre peregrino:
« Eso que dice no es un desatino,
Y en esto la razón la tiene el mundo. »
« Es cierto que del cielo he descendido,
Que soy de la verdad un hijo augusto,
Á la vida nacido sin misterio;
Mas un día liguéme inadvertido
Con la justicia humana por mi gusto:
Y el fruto fuiste tú de ese adulterio. »

### EL CUERNO Y LA CORONA

FÁBULA

El poder del fabulista Desde Esopo para acá Ha marchado tan allá Que hasta al burro hace flautista.

Y á la rana y al marrano Hablar como Mirabó; Con más ciencia que Guizó Y más fuego que Galiano.

Ahora bien, ¿ por qué no puedo Hacer yo una cosa igual, Cuando me tengo por tal, Y que no me chupo el dedo?

...

En virtud de esta advertencia No me deben criticar Si comienzo á hacer hablar Con tino y con elocuencia

Á una corona y un cuerno (Miren que rara invención) Uno, emblema del cabrón, Y otra, del derecho eterno.

Así escuchen con bondad, Con atención este cuento, Yo lo narro, no lo invento, Se lo digo con verdad.

Para saber y contar Y contar para saber, Sin la causa averiguar, Ni quererla comprender,

Una corona engastada De preciosa pedreria Á un cuerno le repetia Con la voz muy entonada:

« Yo las sienes del guerrero Adorno, y hago su nombre Que sea el terror del hombre Y en la nación el primero. Sin mi no hay rey ni pontifice, Ni emperador, ni princesa, Ni berlina, ni calesa En que no pinte el artifice.

Mi efigie cual documento De poder y jerarquia, De nobleza é hidalguia, Y de alto merecimiento.

Y sino, ¿ ves por ventura El coche de algún marqués Que no lleve mi figura Al derecho ó al revés?

- ¿ Ves sus cubiertos de mesa? ¿ Ves su rica porcelana? ¿ Ves su jarro y palangana? ¿ Ves sus muebles á la inglesa?
- ¡ Pues bien! en todo menaje Siempre me verás pintada, Ya con perlas adornada Ó ya con sencillo traje.

Además, ¿ no has reparado Que en el humano delirio Se dice: tal se ha llevado La corona del martirio? Eso no, contesta el cuerno
De tanta charla cansado,
Pues siempre he representado
Los tormentos del infierno.

Y sino, ¿ cómo pintar Á Lucifer ? Con dos cuernos Por los suplicios eternos Que por siempre ha de pasar.

Por otra parte, ¿ no has visto, Corona de mis pecados, Cómo tengo á los casados Con el cuerno siempre listo?

¿ Y se podrá comparar Tu grandeza y arrogancia Con el cuerno de abundancia Que yo solo puedo dar?

Es verdad que yo no tengo Mi nombre escrito con tinta, Ni en el coche ni en la cinta Y que oculto me mantengo;

Pero el que quiere me ve En la alfombra y la vajilla, En el sofá y en la silla Y otros muebles que yo sé; Y aunque pasee escondido Con cuidado en la berlina, Ó habite en la crinolina Ó en el más denso vestido,

Siempre el mundo maldiciente Dice con risa de infierno: ¡ Alli va el maldito cuerno! Y de esto rie la gente.

Además; hoy cuántos reyes, Á pesar de su diadema Llevan orondos mi emblema! ¡ Y dicen que hacen las leyes!

Diciendo así, saca ufano
De debajo de la capa
Dos cuernos y grita: hermano
De esta cruz nadie se escapa.

Al ver esto *la corona*De vergüenza colorada,
Se marcha sin decir nada;
Y *el cuerno* con voz gritona

Dice, ; pobre! y si supiera Que ella también es cornuda! Mas intentar no quisiera Sacarla nunca de duda, Porque Dios así ha dispuesto Con suma benevolencia, Que el que lleva un *cuerno* puesto No tenga de ello conciencia;

Y sirva sin afligirse De ejemplo al orgullo humano, Que del prójimo liviano Pretende siempre reirse.

- 1

.

•

.

•

•

## DON GUILLERMO BLEST GANA

Nació el 28 abril de 1829 en la ciudad de Santiago. En 1854 dió á luz un tomo de poesías y ha publicado algunas leyendas y novelas. Ha dado al teatro los dramas Lorenzo García y la Conjuración de Almagro, colaborando además en varios periódicos de su patria y del extranjero. Comprometido en una revolución que en 1859 debió estallar en Valparaíso, fué sentenciado á muerte, conmutándosele esta pena en la de destierro. El señor Gana, después de algunos años de ostracismo en Europa, se encuentra hoy en Chile.

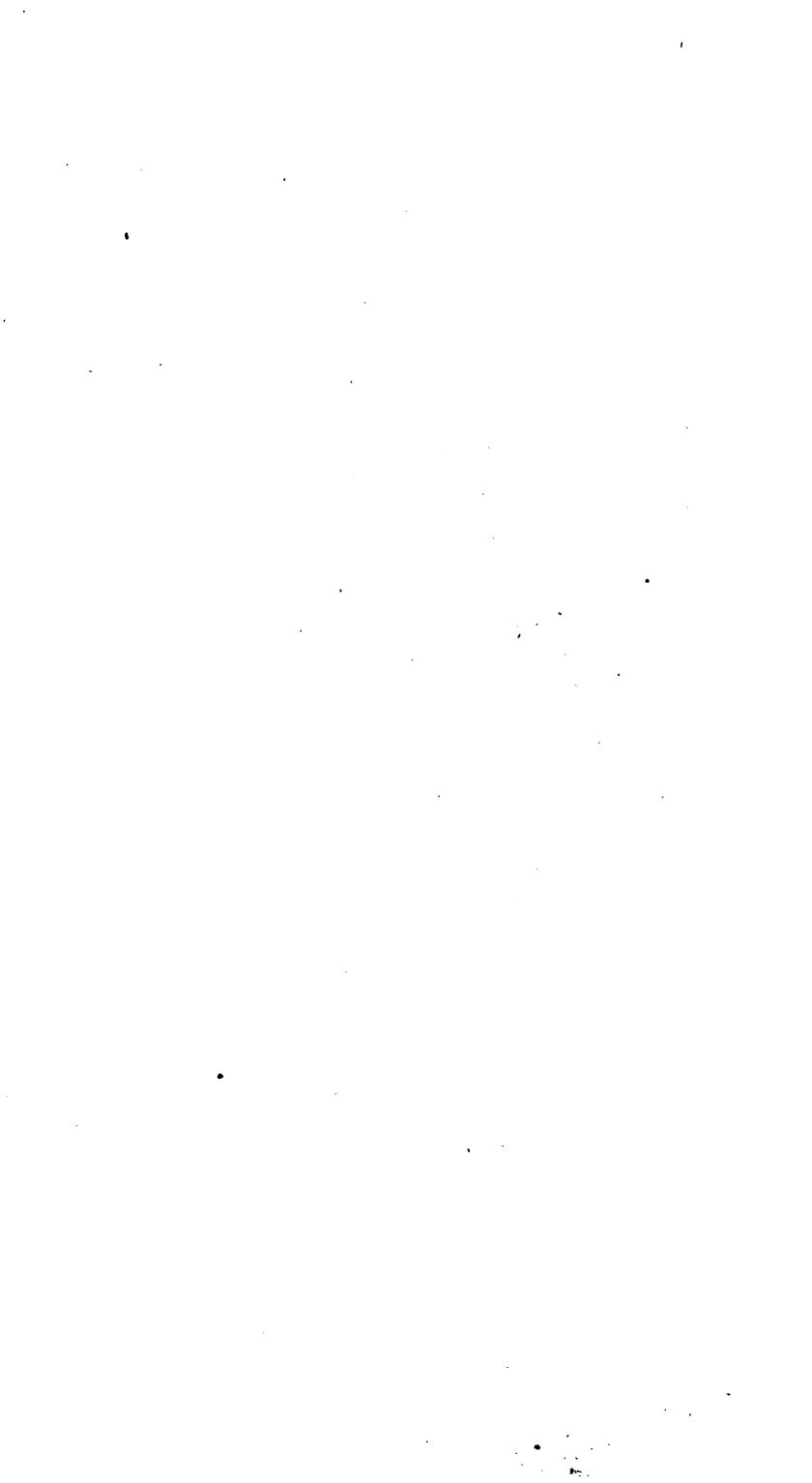

### **ESPERANZA**

¡Espera, hermana, espera! — Allá en las tardes del ardiente estío Dice la flor al aura lisonjera — No desmayes, hermana; Fresca y radiante gota de rocio Yo con la aurora te traeré mañana.

Y la flor mustia con serena frente Mira morir el sol en occidente.

¡Espera! — al desvalido
Dice la voz de Dios — enjuga el llanto;
Sofoca entre los labios tu gemido;
¡Ruega!... Todo lo alcanza
El ruego; y yo desde mi trono santo
Te enviaré como alivio una esperanza.

Y olvidando el mortal su amargo duelo Alza los ojos y contempla el cielo.

Una boca querida
También me dijo: — Espera; en el momento
Envidiable y cruel de la partida —
Espera; tu amargura
Sabrá calmar el amoroso acento
De un alma que comprende tu ternura.

Y no me quejo; mas ¡ dolor tirano! Espero siempre, pero espero en vano.

## EL PRIMER BESO

Recuerdos de aquella edad De inocencia y de candor, No turbéis la soledad De mis noches de dolor; Pasad, pasad Recuerdos de aquella edad.

¡ Mi prima era muy bonita!...
Yo no sé por qué razón
Al recordarla palpita
Con violencia el corazón.
Era, es cierto, tan bonita,
Tan gentil, tan seductora,
Que al pensar en ello ahora
Algo como una ilusión
Aquí en mi pecho se agita.
¡ Y hasta mi fría razón
Me dice era muy bonita!

Ella como yo contaba
Catorce años, me parece:
Mas mi tía aseguraba
Que eran solamente trece
Los que mi prima contaba.
Dejo á mi tía esa gloria;
Pues mi prima en mi memoria
Jamás, jamás envejece,
Y siempre está como estaba
Cuando, según me parece,
Ya sus catorce contaba.

Cuántas horas, cuántas horas
De dicha pasé á su lado!
Pasamos cuántas auroras
Los dos corriendo en el prado
Ligeros como esas horas.
¿ Nos amábamos? Lo ignoro:
Sólo sé lo que hoy deploro,
Lo que jamás he olvidado,
Que en pláticas seductoras
Cuando me hallaba á su lado
Se me dormían las horas.

Del cómo le di yo un beso Es peregrina la historia: Hasta ahora, lo confieso, Con placer hago memoria, Del cómo le di yo un beso. Un dia, solos los dos Cual la pareja de Dios Cuya inocencia es notoria, Nos fuimos á un bosque espeso Y allí comenzó la historia Del cómo le dí yo un beso.

Crecia una hermosa flor
Cerca de un despeñadero;
Mirándola con amor
Ella me dijo: — Me muero,
¡Me muero por esa flor!
Yo á cogerla me lancé;
Mas faltó tierra á mi pie.
Ella, un grito lastimero
Dando llena de terror,
Corrió hasta el despeñadero...
Y yo me alcé con la flor.

Dos lágrimas de alegría
Surcaron su rostro bello,
Y diciendo, ; vida mía!
Me echó los brazos al cuello
Con infantil alegría.
Fuego y hielo sentí yo
Que por mis venas corrió:
Y no sé cómo fué aquello,
Pero un beso nos unía...
Dejando en su rostro bello
Dos lágrimas de alegría.

Después...; revoltoso mar Es nuestra pobre existencia! Yo me tuve que ausentar Y aquella flor de inocencia Quedó á la orilla del mar. Del mundo entre los engaños He vivido muchos años; Y á pesar de mi experiencia Suelo á veces exclamar: ¡ La dicha de mi existencia Quedó á la orilla del mar!

Recuerdos de aquella edad
De inocencia y de candor,
Alegrad la soledad
De mis noches de dolor!
Llegad, llegad
Recuerdos de aquella edad!

## **DESENCANTO**

Al alcázar llamé de la riqueza
Con esperanza vana;
Me arrojaron, mirando mi pobreza.
Solo un maravedi por la ventana.

Á la puerta llamé de los honores...
¡ Inútiles afanes!
Alli entraban tan sólo los señores
En nobles y soberbios alazanes.

Llamé al palacio del amor, y oyéndome Abrió y cerró al instante Una mujer impúdica, diciéndome: Hay sobrada pureza en tu semblante. La santa libertad que amar me hicieron Su puerta á nadie cierra, Dije; y todos mirándome se rieron, ¿ Acaso no estará sobre la tierra?

Mas conozco una choza do el misterio Reina, aunque se halla abierta; Pues para todos se abre el cementerio Y yo bien pronto llamaré à su puerta.

## **CONSUELO**

¡ Pobre niña! ¿ por qué lloras Al separarte de aquí ? Si dejas hoy al que adoras, Después de algunas auroras Lo tendrás cerca de ti.

Partes, pero volverás; Y amante como quedó Cuando vuelvas lo hallarás: Y ausentes conozco yo Que no han de verse jamás.

Si la suerte, nunca avara En dar al alma dolores, Rudo golpe te depara, Piensa que hay à quien separa La tumba de sus amores. Yo también me he separado, Yo mismo que te consuelo, De más de un ser adorado, Que ya ver más no me es dado, Porque viven en el cielo.

No, pobre niña, no llores: Guarda ese bálsamo amargo Para pesares mayores, Que es el camino muy largo Y son muy pocas las flores.

Guardalo, tú volveras.
Tu amante como quedó
Cuando vuelvas lo hallaras;
Y ausentes conozco yo
Que no han de verse jamas.

# **IMPROVISACIÓN**

¡Señor!¡Señor!¡Dios mio!
Una pobre mujer te pidió un día
Que vida dieses á un cadáver frío
Y lo hiciste, Señor... Hoy la agonia
Destroza el pecho de mi pobre madre:
Ella te ama, Señor, ella te adora;
En ti tan sólo su esperanza fija;
Ella llorando tu piedad implora...
¡Oh! déjale, Señor, déjale su hija!

# SIEMPRE TÚ

Cuando el astro luciente su carrera Principia en el Oriente Yo pienso en ti, mi dulce compañera.

Cuando la luna su blanquizca frente Levanta silenciosa, Tu imagen acaricio tristemente.

Cuando llega la tarde misteriosa Sin luz, sin alegria, Converso con tu sombra vaporosa.

Cuando me asalta cruel melancolia Y que en silencio lloro Sólo lloro por ti, paloma mía. Cuando á mis penas un consuelo imploro Y lo demando al cielo, Es tu nombre el que invoco y el que adoro,

Porque eres tú mi luz, mi solo anhelo, Mi esperanza querida, Mi tormento á la vez y mi consuelo.

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • | • | • |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   | • |  |
| , |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

# DON JACINTO CHACÓN

Nació el señor Chacón en 1822 y ejerce en Valparaíso la profesión de abogado. Ha sido redactor del *Mercurio* y de las *Revistas del Pacífico y de Sud-América*, habiendo influído poderosamente en el Gobierno para la fundación del instituto literario de Valparaíso. Algunas de sus composiciones se encuentran en la *América Poética*. Los dos sonetos bíblicos que publicamos escritos por el señor Chacón á presencia nuestra causaron en Chile en 1862 una verdadera conmoción por su importancia política.

Tal ley gobierna, oh patria, el mundo de la historia Las resistencias vence, prepara esa victoria, ¡ Tu suelo coloniza, mezcla tu descendencia E ilustre tus espíritus el astro de la ciencia!

## LA ORACIÓN EN EL HUERTO

#### SONETO

¡ Cesó el Hosana!.. Y una noche espesa El gran día de ramos obscurece, Y en sus antros el pueblo se enfurece, E, instado por Satán, ansía la presa!

Ya el Cristo á Judas presintió en su mesa: ¡ Jerusalén de espanto se estremece! Mortal angustia el Redentor padece, ¡Y, aun en el Huerto, su oración no cesa!

¡ Basta de orar !... Y en imponente tono El sacro rayo de LA LEY fulmina Y salva á Sión del popular encono; Pues, si el terror tu espíritu domina, ¡ Habrá llanto en Ramá, se hundirá el trono! «¡ Caerá, caerá Jerusalén en ruina!! »

# HIMNO Á KOSSUTH

Hijo inmortal de la gloriosa Hungria, Descendiente de Huniades y Corvino, La humanidad te aplaude y Dios te guia En tu lucha tenaz contra el destino. Cuando el clamor de libertad alzaste, Y al combate los húngaros llamaste, Aplauso tal te dirigió la Europa Que ardió en corage tu valiente tropa.

Cuando su fuego patriótico encendido, Como otro tiempo el inmortal polaco, En lucha desigual comprometido Pusiste el pie sobre el gigante austriaco, Un j hurra! inmenso resonó en la tierra, Que contemplaba atónita esa guerra.

•

Cuando el coloso de Moscovia airado Lanzó en tu contra sus furiosos canes, Y por las dos potencias estrechado Cuerpo á cuerpo batiáis los Titanes, La humanidad ardiendo en simpatía Con entrañas de madre te seguia.

Y cuando la hora crítica te llega, Como en un tiempo al mismo Bonaparte, Y hallas en Georgey un Judas que te entrega, Y un Czar que pide, ; oh Dios! crucificarte, Un grito de furor el mundo lanza, Se arma el sultán, la Europa se conmueve, La flota inglesa al Bósforo se avanza, Y à sofrenar al bárbaro se atreve.

¡ Guárdeos Alá, sultán el generoso, Descendiente del noble Saladino, Vos que arrostráis las iras del Coloso Por salvar á Kossuth de su asesino! Vos que empeñáis en tan tremenda guerra El cetro y ley de Mahomet segundo, Pues que es Bizancio el centro de la tierra Y el Czar con él dominaria el mundo.

¡Bendita Albión, guardián de la Turquía, Que equilibrando el ártico hemisferio Salvas del Czar al héroe de la Hungría, Y oponéis dique á su monstruoso imperio! ¡ Dios te lance su rayo de venganza, Genio fatal del gabinete austriaco, Fantasma odiosa de la Santa-Alianza, Opresor de la Italia y del Polaco, Tú que invitas ¡ oh monstruo! á la matanza De tus hijos al bárbaro cosaco, Y que exige del turco hospitalario Que alce en Widini un húngaro Calvario!

Naciones todas de la Europa, ; alerta!
Ya toca el ruso la Sublime Puerta,
¡ Temblad que se alce emperador de Oriente
Porque impondrá su yugo al Occidente!
¡ Pueblos, alzad la generosa diestra
Ved que la causa de Kossuth es vuestra!

Y tú Kossuth, ilustre peregrino,
Carga con fé la cruz de tu destino,
Ciñe tu sien de cándidas espinas,
Víctima expiatoria
Que por tu pueblo al Gólgota caminas,
Que mientras el cuello á la cuchilla inclinas
Tu nombre heroico pasará á la historia,
Y un hijo de los Andes
Al mundo nuevo contará tu gloria
¡ Y elevaráte el himno de los GRANDES!

# DON HERMÓJENES YRISARRI

El señor Yrisarri, hijo de un Americano muy conocido por sus escritos y sus actos diplomáticos, nació en la República de Chile el 19 de abril de 1819. De 1842 á 1844 publicó en el Semanario y el Crepúsculo, las poesías que el ilustrado Don Juan María Gutiérrez insertó en la América poética. En 1853, fundó con Don Diego Barros Arana el Museo periódico literario, y en 1859 publicó en la Semana algunos estudios sobre el teatro.

.

•

•

## **SONETO**

(IMITACIÓN DE VÍCTOR HUGO)

Niña, el amor es la tranquila fuente De liquidos cristales, que retrata El azul de tus ojos, la escarlata De tus labios y nieve de tu frente.

Ese limpido espejo transparente, Miente la calma y la frescura grata; El caudal en su fondo se desata Con la prisa y la rabia del torrente.

Tú desde el margen goza, y de su orilla No lances tu batel, porque se enturbia El cristal al romperse con la quilla; Porque entonces tu imagen pinta turbia Y en ese mar infiel en donde bogas, Te contemplas, te bañas y te ahogas.

# IMITACIÓN DE VÍCTOR HUGO

Siempre delirio tuve Por las cosas aladas. Cuando aun era yo niño Íbame á la enramada Y pajarillos tiernos Del nido me robaba: Haciales al punto Sus jaulillas de cañas Y de yerbas y musgo Nuevo nido les daba. Les dejaba más tarde Abiertas las ventanas Mas no se huian ellos; Ó si al bosque volaban, Prontamente acudian Si mi voz los clamaba. A una paloma entonces Amé y tierna me amara... Ahora el arte entiendo De domeñar las almas.

# SOBRE LA TUMBA DE UN NIÑO

À ORILLAS DEL MAR

(IMITACIÓN DE VÍCTOR HUGO)

Vieja yedra, fresco césped, Yerbas, arbustos y flores; Iglesia donde en espíritu Se mira al Dios de los orbes; Insectos que en la floresta, Para dormidos pastores, Cambiáis el sordo murmullo En arrullantes dicciones: Vientos, olas, himno extraño, Coro eterno de mil voces; Tú que al curioso viajero Inspiras, oh espeso bosque; Frutos que de árbol sombrio Os desgajáis en la noche; Estrellas que los espacios Ignotos cruzáis veloces;

Pájaros de alegres trinos, Olas que os quejáis conformes, Lagartija que en la grieta De antiguo muro te escondes; Llanura que el viento lanzas Sobre los mares salobres: Mar donde nace la perla, Tierra feraz en tus dones; Naturaleza que tragas Cuanto les das à los hombres; Hojas, nidos que del aura Sentis apenas el roce, Silencio haced de esa tumba Sobre el pacifico borde... ¡ Dejad al niño que duerma Y á su madre que lo llore!

# Á UNA CAMELIA

Con cuánto afán brotaste en los jardines Entre nardos, jacintos y violas Envidia de las rojas amapolas Y afrenta de los cándidos jazmines.

Hermosa mano para gratos fines Te dió cultivo é imaginóte á solas, Ya atando del cabello crespas olas Ya el seno cobijando en sus confines.

No en él te extasies, no lo tome á insulto El tierno pecho, si con blando acento Así le instruyes en lenguaje oculto:

— Flor inodora no hablo al pensamiento;
La vista sólo me rindió su culto,
No el alma, por faltarme el sentimiento.

## EN UN ALBUM

En un jardin ameno
La camelia à la rosa así decia:
—; Oh reina de las flores orgullosa!
Al fin se te llegó tu último día:
Cede el puesto à rival más venturosa.

Yo de algún albo seno
Adorno voy á ser. — La linda mano
Que cultivo me dió, no miró en vano
Abrirse mi botón en los jardines.
Y entre nardos, jacintos y violas,
Dar envidia á las rojas amapolas
Y afrentar á los cándidos jazmines.

El cetro que usurpaste Á mi pie lo depone: harto reinaste. El aura popular que me circunda Destruye tu poder y el mío funda. Es cierto que eres bella;
Pero nadie en belleza á mí me iguala.
Tu púrpura no temo
Ni tu frescura ni tu albor lozano
Ni á mí me vieron lastimar la mano
Que quiso acariciarme
Ni jamás hice gala,
De esconderme entre espinas por vengarme.

Y la rosa sonriendo le responde: — Es verdad que eres bella : en tu belleza Caprichoso juguete de fortuna Has fundado un imperio pasajero, Aquél que dura, el sólo verdadero, Y en que el poder de mi virtud estriba, Aquél que nadie puede, mientras viva La rosa pudibunda De espinas circundada, Disputarme jamás, ese se funda No sólo en la hermosura Que á otras flores y á ti te ha dado enojos Sino en que la natura A mi me dió el perfume De que avara te priva A ti, flor inodora, Que hablas sólo á los ojos. Yo soy, yo soy la reina y la señora: Yo llevo la corona, yo la palma: Porque hablando á los ojos hablo al alma. Asi como la rosa, Rosalia,
En el sereno cielo
Do moran las estrellas
El cetro te cedieron las más bellas,
Queriendo tu fortuna
Que entre tantas estrellas fueras luna.

Y en el jardín del suelo Tú eres aquella flor lozana y pura Que corona su cándida hermosura El perfume del rico sentimiento.

Ese te da la palma,
Ese es el complemento
De toda perfección en la belleza,
Que á ti naturaleza
Mandar te hizo en los ojos y en el alma.

### SONETO

Nace á la vida el inocente niño, Y al mundo viene en lágrimas deshecho: El lácteo jugo del surgente pecho Con llanto pide al maternal cariño.

Más blanca y pura su alma que el armiño, Crece al abrigo del paterno techo: Y á la burla del mundo y al despecho Su llanto brota en turbio desaliño.

¡Llorar para existir, esa es la cuna! ¡Y llorando vivir, esa es la suerte! ¡Y á los seres llorar que amamos tanto! Si no es dado aspirar á otra fortuna Esa tumba que me abra á mí la muerte Vengan los míos á regarla en llanto.

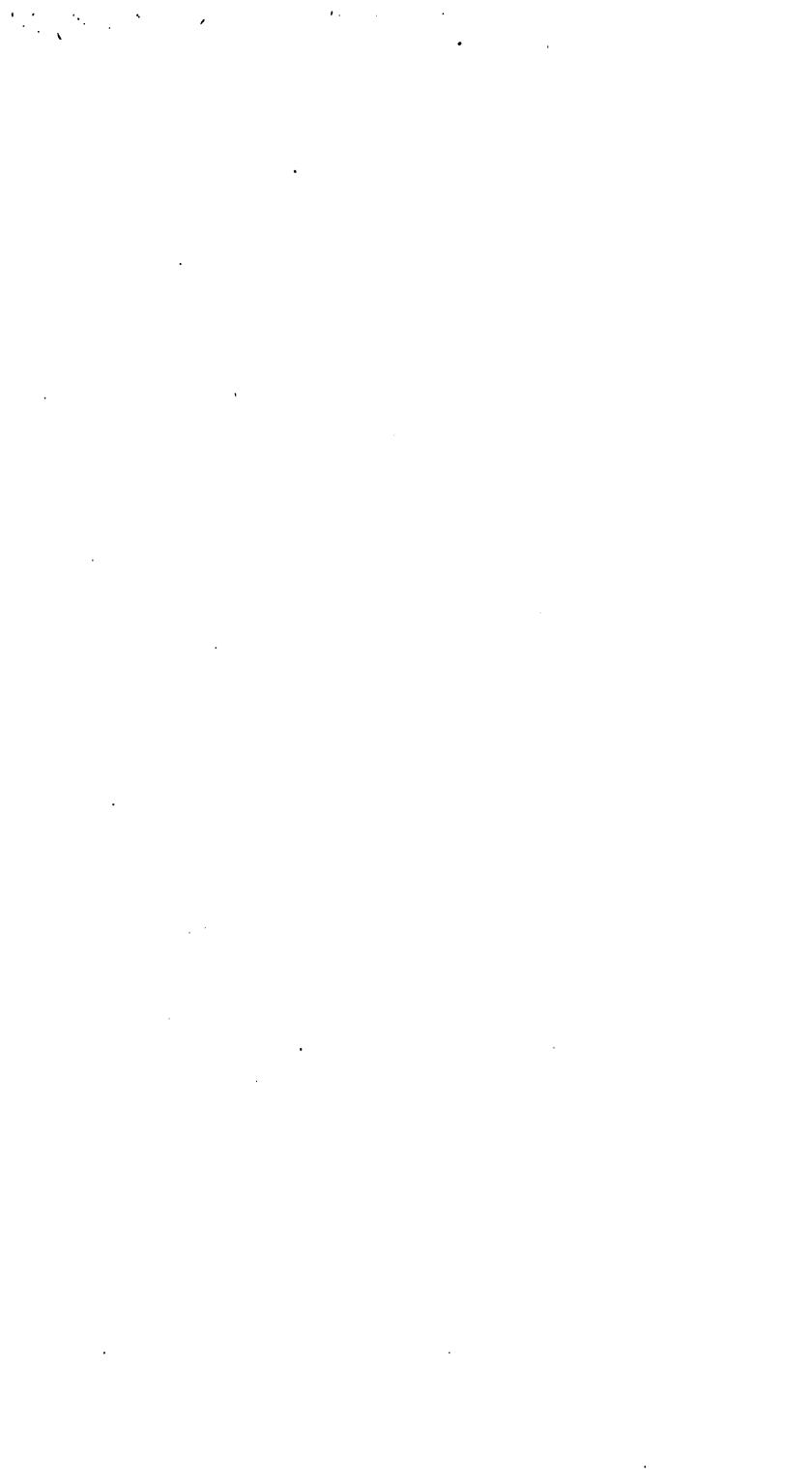

### DON EUSEBIO LILLO

El señor Lillo nació en Santiago el 14 de Agosto de 1826. La revolución de 1851, en que tomó una parte muy activa, lo arrojó proscripto al Perú y fué amnistiado en 1857. El señor Lillo es uno de los poetas más justamente populares en la América latina, y cúpole la honra de recibir de su Gobierno el encargo de escribir el himno nacional.

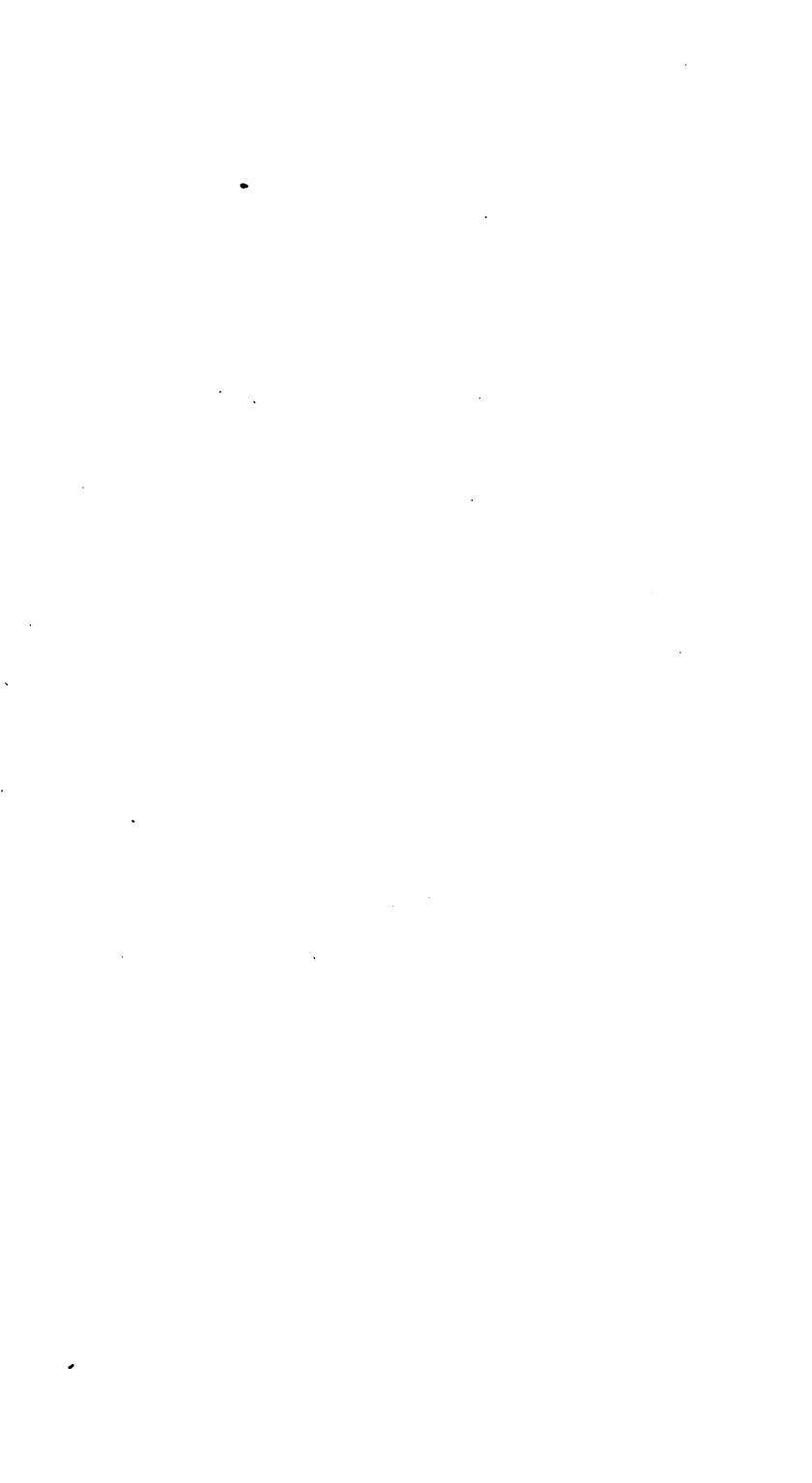

## EL POETA Y EL VULGO

Al altanero y encumbrado pino
Díjole un día la rastrera grama:

— ¿ Por qué tan orgulloso alzas tu rama
Cuando no alfombras como yo el camino?
Y él respondió: — Yo doy al peregrino
Sombra, cuando su luz el sol derrama,
Y cobijo tus flores cuando brama
El ronco y desatado torbellino.

Así el vulgo al poeta gritó un día:

— ¿ Por qué miráis indiferente al suelo?

¿ Qué hacéis? ¿ quién sois? Y el bardo respondía:

— Soy más que vos, porque tal vez recelo

Que solo de mi canto á la armonía

Comprendéis que hay un Dios y que hay un cielo.

## EN UN ÁLBUM

Al lado del dolor que cruza el suelo La mano del Señor puso el consuelo: Para la tosca tierra brotan flores,

La vida tiene amores,

Y la noche sombria

Eternos y brillantes resplandores;

El caloroso día

Nace de la gentil y fresca aurora Y el más herido corazón alcanza Un rayo de benéfica esperanza.

La humanidad, señora,

Tiene también sus serafines bellos,

Y vos sois uno de ellos:

Tuvisteis la hernosura por herencia Para halagar la mísera existencia, Y como un ángel que bajó del cielo

Vuestra grata misión es de consuelo.

Como las flores bellas, Como las puras, cándidas estrellas, Embellecéis la creación, señora.

Mas; ah! nunca como ellas Lleguéis sujeta á veros en un día Á los caprichos de la suerte impía. Nunca las amarguras de la pena En la inconstante vida os acompañen; Nunca las nubes del dolor empañen

Vuestra frente serena.

Asilense la paz y la ventura Bajo las alas de vuestra alma pura, Como se acoge bajo el bosque umbrio

La calma majestuosa, Como en el cáliz de la flor hermosa, Las gotas de rocio.

## **POESÍA**

Si fuera el dueño mio
Alguna blanca rosa remecida
Por el aire sereno,
Y fuere yo una gota de rocio
De la mansión celeste desprendida
Para encerrarme en su oloroso seno,
¡ Con qué dulce placer me adormiría
Entre sus bellas hojas, indolente,
Gozando de la noche en el sosiego,
Hasta que al fin me despertase el día,
Y el rojo sol de Oriente

Me evaporase con su luz de fuego!
Si fuese mi hechicera
Una rosa-laurel engalanada
De bellas flores rojas,
Y fuera yo alguna ave pasajera
Que buscara el abrigo de sus hojas

Cuando el ala sintiese fatigada,
Dulces ecos de amor entonaria,
Cuando la tibia y grata primavera
Diese á mi bien follaje, y diese flores,
Y triste lloraria,
Cuando desnuda y pálida la viera
Sujeta del invierno á los rigores.

Mas ya que ser no puedo débil ave
Para cantar mi amor y su hermosura,
Ni gota de rocio pura y suave
Para darle dulcisima frescura,
Pueda mi lira en tanto
Decirla al ménos que la adoro y canto.

#### SONETO

Fugaces brisas de la fresca tarde Que dais mil besos à la flor naciente; Hijas mimadas del verano ardiente; Si de sentir y amar hacéis alarde,

Ved à ese junco que dobló cobarde Sobre la onda fugaz su esbelta frente, Mientras resbala la ligera fuente Burlando al triste que en amores arde.

Vedlo, y ligeras detened un tanto De esa fuente veloz la incierta huella, Que si la flor al contemplar su encanto Con su alba frente la corriente sella, Siempre à vosotras alzaré mi canto Que ese junco soy yo, la fuente es ella.

#### MIL OCHOCIENTOS DIEZ

¡ Mil ochocientos diez! ¡ Año de gloria! Levántate del fondo del pasado, Y ven hoy que te evoca la memoria De sangrientos laureles coronado.

En tu tiempo mostráronse valientes Mil héroes de este suelo americano, Gritando libres al alzar las frentes: No haya de hoy más esclavos ni tiranos!

¡ Mil ochocientos diez! Tú viste entonce Hombres en un propósito constantes Á la lucha llevar cuerpos de bronce, De corazón y espíritu gigantes. Ni al seductor halago ni à la muerte Esas almas enérgicas cedian; En la feliz y en la contraria suerte Solo ser libres ó morir querían.

Con su sangre regaron esta tierra Por el triunfo de un noble pensamiento; Sin armas se lanzaron á la guerra; Pero llenos de fé, llenos de aliento!

Ellos dieron la vida y la fortuna Á la lucha gloriosa que emprendieron : En el campo de honor y en la tribuna La libertad de Chile sostuvieron.

Ellos un triunfo espléndido alcanzaron
En las batallas exponiendo el pecho...
Y de esa libertad que nos legaron,
Los que después llegamos, ¿ qué hemos hecho?

¡ Indolentes! nos hemos conformado Con vivir sin señores y sin reyes; Pero hemos ; miserables! conservado Los códigos sangrientos de sus leyes.

Nuestros padres negaron vasallaje Y combatieron à un tirano injusto, Y hoy à nosotros, ; hombres sin coraje! Cualquier vil tiranuelo nos da susto. De ese antiguo vigor nada tenemos, Débil el cuerpo, el corazón mezquino, Ni amar con fé, ni combatir sabemos, Y del honor perdemos el camino.

¡ Sombras de nuestros padres venerados! ¡ Bien estáis en la tumba que os encierra! Débiles vuestros hijos y menguados, Turban la paz y temen á la guerra.

Juguetes de mezquinos intereses, Doblan á sus pasiones la rodilla, Y así pasan los días y los meses En fútil lucha y en tenaz rencilla.

No hierve vuestra sangre en nuestras venas Y bien pueden alzarse los tiranos: Pues tal vez ya no habrá almas serenas Dispuestas á sufrir por sus hermanos.

Y puede ser ese pendón sagrado Que con el aire de Setiembre ondea, No llegue á ser como antes saludado Con los gritos del triunfo en la pelea.

¡ Mil ochocientos diez, de alta memoria! ¡ Vete á hundir en los tiempos más lejanos! Porque nos avergüenza tanta gloria ¡ Mirándonos tan débiles y enanos!

## **DESEOS**

Si yo fuera la brisa pasajera, Aliento perfumado de las flores, Enredado en tu suelta cabellera Murmurara á tu oído mis amores.

Quisiera ser alguna flor nacida Entre las flores del jardin ameno, Verme por ti del tallo desprendida Y marchitarme sobre tu albo seno.

Si fuera un astro de la noche umbria De blanca luz, de limpidos destellos, Amoroso mi luz reflejaria En ese blanco de tus ojos bellos.

A Secretary Control

Si fuera un pensamiento audaz, profundo Que conmoviera al orbe en un instante, Desdeñaría de ocupar el mundo Por ocupar tu corazón amante.

Quisiera ser un verso delicado De melodiosa y fácil armonía Sentirme en tu memoria conservado Y pasar por tus labios, alma mía.

Quisiera ser la fuente cristalina Para halagarte con murmullo leve, Reflejar tu hermosura peregrina Y besar con amor tu planta breve.

Si ave fuera de mágicos encantos, Siempre girando amante en tu presencia, Te ofreceria en armoniosos cantos Milibertad, mi amor y mi existencia.

Si fuera un Dios, dichoso te entregara Mi poder, mi existencia y mi albedrio Y la morada celestial trocara Por un instante de tu amor, bien mio.

# CANCIÓN NACIONAL DE CHILE

the control of the state of the

The second of the second second second

CORO

Dulce patria, recibe los votos Con que Chile en tus aras juró Que la tumba será de los libres Ó el asilo contra la opresión.

T

Ha cesado la lucha sangrienta Ya es hermano el que ayer invasor: De tres siglos lavamos la afrenta Combatiendo en el campo de honor; El que ayer doblegábase esclavo Libre al fin triunfante se vé; Libertad es la herencia del bravo, La victoria se humilla á su pie.

II

Alza, Chile, sin mancha la frente: Conquistaste tu nombre en la lid: Siempre noble, constante y valiente Te encontraron los hijos del Cid. Que tus libres tranquilos coronen Á las artes, la industria y la paz, Y de triunfo cantares entonen Que amedrenten al déspota audaz.

#### III

Vuestros nombres, valientes soldados, Que habéis sido de Chile el sostén Nuestros pechos los llevan grabados... Los sabrán nuestros hijos también. Sean ellos el grito de muerte Que lancemos marchando á lidiar, Y sonando en la boca del fuerte Hagan siempre al tirano temblar.

#### IV

Si pretende el cañón extranjero Nuestros pueblos osado invadir, Desnudemos al punto el acero Y sepamos vencer ó morir. Con su sangre el altivo araucano Nos legó por herencia el valor; Y no tiembla la espada en la mano Defendiendo de Chile el honor. Ni al seductor halago ni à la muerte Esas almas enérgicas cedian; En la feliz y en la contraria suerte Solo ser libres ó morir querían.

Con su sangre regaron esta tierra Por el triunfo de un noble pensamiento; Sin armas se lanzaron á la guerra; Pero llenos de fé, llenos de aliento!

Ellos dieron la vida y la fortuna Á la lucha gloriosa que emprendieron: En el campo de honor y en la tribuna La libertad de Chile sostuvieron.

Ellos un triunfo espléndido alcanzaron En las batallas exponiendo el pecho... Y de esa libertad que nos legaron, Los que después llegamos, ¿ qué hemos hecho?

¡ Indolentes! nos hemos conformado Con vivir sin señores y sin reyes; Pero hemos ¡ miserables! conservado Los códigos sangrientos de sus leyes.

Nuestros padres negaron vasallaje Y combatieron á un tirano injusto, Y hoy á nosotros, ; hombres sin coraje! Cualquier vil tiranuelo nos da susto. De ese antiguo vigor nada tenemos, Débil el cuerpo, el corazón mezquino, Ni amar con fé, ni combatir sabemos, Y del honor perdemos el camino.

¡ Sombras de nuestros padres venerados! ¡ Bien estais en la tumba que os encierra! Débiles vuestros hijos y menguados, Turban la paz y temen á la guerra.

Juguetes de mezquinos intereses, Doblan á sus pasiones la rodilla, Y así pasan los días y los meses En fútil lucha y en tenaz rencilla.

No hierve vuestra sangre en nuestras venas Y bien pueden alzarse los tiranos:
Pues tal vez ya no habrá almas serenas
Dispuestas á sufrir por sus hermanos.

Y puede ser ese pendón sagrado Que con el aire de Setiembre ondea, No llegue á ser como antes saludado Con los gritos del triunfo en la pelea.

¡ Mil ochocientos diez, de alta memoria! ¡ Vete á hundir en los tiempos más lejanos! Porque nos avergüenza tanta gloria ¡ Mirándonos tan débiles y enanos!

للدون المأث أ

•

·
•

# Á MIS VERSOS

¡ Atravesad anchos mares Como rápidas gaviotas ; Volad á playas remotas ; Id á Chile, á mis hogares!

Moja involuntario llanto Mi mejilla al escribiros, Y llegan tristes suspiros Á mezclarse con el canto;

Que no hallo gozo ni calma En el mundo en que me agito: La soledad del proscrito Es la soledad del alma!

La mente sube atrevida Con la idea que la exalta; Mas, ; ay! si la patria falta, ¡ Le falta espacio á la vida!

#### **PIRA**

Manojo de ilusiones hechiceras, Arded en esa pira. Vosotras habéis sido Mis dulces compañeras; Y tanto os he querido Que el corazón suspira Y el alma llora cuando arder os mira. ¡ Y el fuego arde!; arde más! Ya las consume. ; Y de ellas todavia Me deleita el perfume! Juventud, poesia, Esas fueron las flores, Cultivo del poeta en sus amores. Resignese el dolor! Calle la boca! El derecho nos llama, La patria en su defensa nos convoca. ¡ Santo ardor de la patria el pecho inflama!.. ¡ Salve á la idea cuando alarma toca!

#### **ENCUENTRO**

Blanca como la nieve de las cumbres, Púdica como el velo de una virgen,

Como la primera flor La hallé, luz de mi vida, Recreándose dormida En éxtasis de amor.

Bella como un recuerdo de ventura, Timida como tórtola inocente

> Que acosa el cazador, Despertóse admirada, Buscando su mirada Sus sueños en redor.

Tierna como la flor de la montaña Que se arroja á las aguas del torrente,

Delirante de amor Arrojóse á mis brazos, Formando estrechos lazos De fé, de amante ardor.

# QUÍMICA

Me diste un ramo de flores
En prenda de tus amores
Y en símbolo de tu fé;
Mas ya en mis versos disuelto
Su perfume á tu alma he vuelto
Y en su esencia mi alma fué.

## LA MUJER

Envanecido el hombre con su ciencia Todo penetra, estudia y examina, Y según él la creación domina. Mas la mujer sin luz, sin experiencia, Donde escolla de aquél la inteligencia Se salva y adivina!

## **OJEADA**

¡ Magnifico papel, tipo escogido! ¡ Con qué limpieza la impresión resalta! ¡ El prote en la elegancia se ha excedido!...

El autor sólo falta.

#### LIRA

La pobre flor ha caido, ¡El viento la arrebató! La pobre flor ha caido, Y en las ondas del olvido Arrastrada pereció.

¡Oh! quién hubiera creido Tu desgracia, ¡pobre flor! ¡Oh! quién hubiera creido Que hubieras, ; ay! perecido Al primer beso de amor! Horrible es haber vivido Y morir con su pasión, Horrible es haber vivido Y haber tan joven herido De muerte su corazón.

El mio ya ha fenecido Victima de su dolor. El mio ya ha fenecido Y en su ruina se ha escondido La última sombra de amor.

### **NIGROMANCIA**

¿ Quieres poseer los bienes de la tierra ? ¿ Quieres que hermana toda flor te llame ? ¡ La esencia del amor en tu alma encierra Innoble vicio de ese amor destierra Y abre tu corazón á quien te ame!

### EL BESO

¿ Sabes lo que es un beso, vida mía ? Un beso es la esperanza, la ventura ; Es del alma la intima armonia ; La suave vibración de la ternura. Un beso es la ilusión, la poesía; Es un rayo de luz que el alma apura; Es una alma en dos bocas dividida, Es todo el corazón, toda la vida.

### **POEMA**

El amor, alma mía, es un poema Ya triste, ya sombrio, ya travieso; Distinto en formas, pero igual en tema: Y es la estrofa más linda el primer beso.

# Á LA PATRIA

¡ Oh patria, cuánto cuestas! Los malvados
De tu tierra y tu cielo nos arrojan;
De los santos derechos nos despojan
Y su odio nos persigue, ¡ su odio vil!
Su fortuna, su brazo y sus ideas
Consagra el buen patriota á tu servicio.
¡ La ofrenda de la patria es sacrificio!
¡ El culto de la patria es varonil!

Con la antigua honradez y antigua gloria Vives en muchas almas todavia; Y de esas grandes almas la energia Alienta, cuando triunfa la maldad. El cegado tirano, como un loco, En sus mismos obstáculos tropieza: ¡La lucha de los mártires empieza! Empieza tu conquista, ¡oh libertad!

### **CONFIANZA**

Como el avaro su oro
Aquí en mi corazón guardo un tesoro...
Un tesoro de amor; tú bien lo sabes,
Pues sólo á tí, bien mío,
De esa arca fío las ocultas llaves.

# HIMNO DE GUERRA DE LA AMÉRICA

T

¡ América, á las armas!
De nuevo á tus confines trae Europa
Oprobio y servidumbre.
¡ América, á las armas!
Tu espada al sol relumbre,
Levanta tu pendón republicano
Y un solo grito: ¡ Libertad y guerra!
Atraviese el océano,
Y estremezca la tierra
Desde el Estrecho al golfo mejicano.

II

¡ Á la América libre, Señora de los Andes, Reina del Amazonas, Los déspotas intentan Traer farsantes y ceñir coronas! Acaso, todavia
No conservan el rastro esas montañas
De los héroes y hazañas
Que voltearon la hispana monarquia?
¿ No fué en esas laderas?
¿ No fué en aquel abismo?
¿ No fué en esa llanura, do triunfaron
Las rebeldes banderas;
Y el noble patriotismo
Y la noble virtud su premio hallaron?

### III

Lanzas corta en tus bosques,
Templa en tus ríos el sagrado acero,
Sube á tus cumbres y la trompa emboca;
Y allí, con el guerrero
Himno de libertad la alarma toca!
Y que el son se derrame,
Y despierte al valor y encienda la ira
Y levante al infame,
El alma grande del poeta inflame
Y en arma de pelear cambie la lira!

#### IV

¿ Qué quieren de nosotros De la Europa los siervos y tiranos? Al desierto aventar nuestros hogares,
Usurparnos la patria
Y hacer de nuestros pueblos,
Hoy moradas de libres ciudadanos,
Teatros de lacayos y juglares.
Y aqui, donde altanera
Mil rios como mares
Desprende esa gigante cordillera,
Madre del Aconcagua y Orizaba,
Esplendor de una raza venidera,
¡ Formar la cuna de una raza esclava!

#### $\mathbf{V}$

¡ América, á las armas!
No con vagos clamores,
Se combaten extraños invasores
Y redimense pueblos oprimidos!
Si nuevo oprobio y nueva servidumbre
La vieja Europa trae,
Tu espada al sol relumbre,
Levanta tu pendón republicano
Y un solo grito: ¡ libertad y guerra!
Atraviese el oceáno,
Estremezca la tierra
Desde el Estrecho al golfo mejicano.

# Á VÍCTOR HUGO

Más brilla tu corona de proscrito Que la imperial diadema. La tuya en la justicia se ha bendito; La otra en el anatema.

Tus súbditos son almas más perfectas, La que es bella te aplaude. Sólo los hombres de odio, almas abyectas, Idolatran el fraude.

Sufre, ; oh poeta! sufre, ; inteligencia!
Voz de lo inmenso, ; calla!
Al mundo, con la mano en tu conciencia
Puedes decirle: ; falla!

- « Como púrpura ese hombre vistió el crimen; Marcó á la Francia el hierro. La virtud llora, las familias gimen...
- La muerte y el destierro...
- « Ignominia y vergüenza... y el infame Cruces y sogas cuelga,
- En las columnas de la gloria lame Y alli, puerco, se huelga. » —
- Sufre, ; oh poeta ! sufre, ; inteligencia ! Voz de lo inmenso, ; calla!
- Al mundo con la mano en tu conciencia Puedes decirle: ; falla!
- Que es más bella en tu frente de proscrito La corona de espinas
- Que esa diadema que ciñó el delito Con manos asesinas.

## **DEFINICIÓN**

El poeta es una flor Que crece en la soledad, Que se arraiga en el dolor Y se aroma en la verdad.

### **PROCESIONES**

¡ Viva la farsa! Las beatas lloran, Las viejas papan moscas y bostezan, Los niños con los símbolos se espantan, Los mozos á las mozas enamoran, Mano con mano rezan: ¡Y los diez mandamientos se quebrantan!

# ¡ OH TEMPORA!

Te ascendieron. ¡ Á andar has empezado, Tú, reptil, que hasta hoy te has arrastrado!

## **PURIFICACIÓN**

Las lluvias purifican la frente de los cielos:
Zafiro es el espacio, su bóveda un cristal.
Y el Andes sin las nubes invade el horizonte
Como el sagrado muro de un templo colosal.
El llanto purifica la frente del que sufre,
Su rostro es una estrella y es su alma una oración,
Y en ella, como el himno de una alma religiosa,
Se eleva hasta los cielos el libre corazón.

#### **CONSUELO**

Haciendo versos yo me consuelo...

El alma mía

Sin poesía

Sería un cielo

Sin resplandor.

Yo vivo sólo de melodía,

Vivo de anhelo,

Vivo de amor.

#### **INCIENSO**

El llanto en la mujer es el incienso Que quema á su hermosura. Cuando sopla el dolor es humo denso, Cuando sopla el amor es nube pura.

## **OFRENDA**

Si otros dan flores yo te doy versos, De mis amores tierna expresión; Si una guirnalda formas con ellos Atas en ella mi corazón.

## **NEGACIÓN**

Quien no comprende ese éxtasis del alma, Vasto en ideas, delicioso en calma, Profundo como el mar; Quien no tiende á elevar su pensamiento, Quien desdeña la fe del sentimiento, Ese no sabe amar.

Y en ese corazón de polvo y cieno,
No arraigan ni lo bello ni lo bueno,
Ni gracia ni verdad.
Junto á los vicios tempestuosos, duermen
Viles deseos, ; ponzoñoso germen
De estúpida maldad!

Y en ese corazón siempre vacío,
Y cada vez más duro y más sombrio,
Se estrella hasta el pesar.
Y para su mirada, su alma misma,
Es un obscuro vórtice que abisma
Y que espanta sondear.

Oh! vale más el éxtasis del alma,
Vasto en ideas, delicioso en calma,
Profundo como el mar!
Fuego en que se acrisola el sentimiento,
Arrobo que levanta al pensamiento
Para sentir y amar!...

## BUENA PAREJA

(APÓLOGO POLÍTICO)

Los libros del oriente, Inagotable fuente De apólogos morales, Entre varios, y muy originales, Refieren el apólogo siguiente:

Selim, el preferido de las Hadas, Obtiene de su amor, cuanto les pide. Colman de las riquezas más preciadas, Cuanto su antojo en su avaricia mide, Pero Selim incauto ó Selim loco Coge favores y aprovecha poco. Una Piéride un dia
Dióle una águila audaz, águila extraña,
Que por los aires transportar debía
Al dichoso Selim á la montaña
Y á la mágica torre, en donde mora,
Cautiva y triste, la mujer que adora.

¿ Qué hace el incauto? Engancha Al águila veloz una tortuga, Y exclama: « siendo dos, la región ancha Del vacío atravieso en mayor fuga. Si con el ave en un minuto llego, Con ave y bestia llegaré más luego! »

À fuerza de trabajo
Logra el águila al fin batir el vuelo;
Mas tira la tortuga desde abajo
Y tanto tira que la arroja al suelo.
Y Selim, mal herido y revolcado
Oye al Hacedor decir: «; bien castigado! »

Aplica, amigo, el cuento
Y aplicalo á la historia del presente,
Que recuerdo esta vez y no comento,
Bulle la intriga, la calumnia miente;
Yo no miento ni intrigo;
Selim buscó ambición y halló escarmiento.
Así lo dice, y con justicia, amigo,
La moral de este apólogo de Oriente.

# Á MI MADRE

(RN 1853)

Cuando en mi contra sus lebreles lanza Con ladrido feroz la hipocresia, Tú me envías un rayo de esperanza; El eco de esa furia á ti no alcanza; Y tú no me maldices,; madre mía!

Esa gavilla de menguados grite, La nube amase la caterva impía Y á mi frente sus rayos precipite; Tu voz que ame y espere me repite, Y tu voz me consuela, ¡ madre mía!

Tú eres fuente que riega en mi camino La delicada flor de la armonía. Dulcificas la hiel de mi destino, Y eres del fatigado peregrino, Salvaguardia y descanso, ; madre mía! Con esa casta imagen de mi cuna Mi frente las tormentas desafía, Y aunque el rostro me vuelve la fortuna, Mientras tu alma á mi alma se reuna, Qué podrán sus rencores, ; madre mía!

No es el odio la ley del pensamiento, No es la estéril envidia quien lo guia, Una noble ambición es mi tormento Y no de vanas glorias avariento Prostituyo mi nombre, ; madre mía!

En mi rostro que alumbra una alma pura, No hay la lívida huella de la orgía, No soy el buho de la noche obscura Que alza fúnebres cantos de amargura En la choza del pobre, ; madre mía!

Nunca á mis labios el rencor asoma Con la uña voraz de la ironía. Yo bendigo el candor de la paloma, Bendigo de las flores el aroma Y á Dios en cuanto existe, ; madre mía!

Tú que ves mi anheloso desconsuelo Compadeces mi fúnebre agonía. Tú purificas mi terrestre anhelo. Tú no me arrojas; y en el mismo cielo Nos hallaremos ambos, ; madre mía! Yo espero en ti; yo siento tu presencia Sol que ilumina mi morada umbría. Tú eres ser y virtud de mi creencia. Siempre que se alza á ti mi inteligencia, Encuentra apoyo y fuerza, ¡ madre mía!

Hoy que mi alma combatida llora, Ruega á tu amor y en ese amor confía. Ansia de luz mi corazón devora. Brilla en mi noche celestial aurora Y bendice á tu hijo, ¡ madre mía!

### IN MEMORIAM

Á MI HERMANO FRANCISCO DE PAULA.

No, hermano, tú no has muerto, ¡has renacido! Sí, tú has ido á habitar otra morada, Otro mundo, otro cielo prometido, Otra esfera, por Dios iluminada. No es la tuya mortaja del olvido, No es tu tumba la tumba de la nada. Tu mortaja es cendal de tu memoria. Tu sepulcro es la tumba de tu gloria.

Ya te has unido à la materna rama.
Hoja verde..... temprano desprendida;
Y ella en tu noble espíritu derrama
La augusta savia de la eterna vida.
Lo que tu alma anhelaba, ya lo ama.
Ya ves, hermano, tu ansiedad cumplida.
Los labios de mi madre te llamaban
¡ Y sus brazos abiertos te esperaban!

¡Joven moriste, hermano, joven naces: Renueva, pues, redobla tu existencia! Ya tu mente curiosa satisfaces En la verdad de la sublime ciencia. De un ser finito en otro ser renaces, Y astro celeste de inmortal esencia Cayendo luminoso al occidente Realzas tu magnitud en otro oriente.

## DOÑA MERCEDES MARÍN DE SOLAR

El compilador de la América poética dice hablando de esta eminente americana: « La señora Marín es hija de la capital de Chile, en cuya sociedad se distingue tanto por sus talentos como por su modestia y virtudes. Á su aplicación únicamente debe la facilidad con que sabe expresar sus pensamientos en clara y elegante prosa y en armoniosos versos; pues nacida con la revolución de su país (1810) sólo alcanzó en los primeros años de su vida la mezquina educación que se daba entonces á las personas de su sexo. »

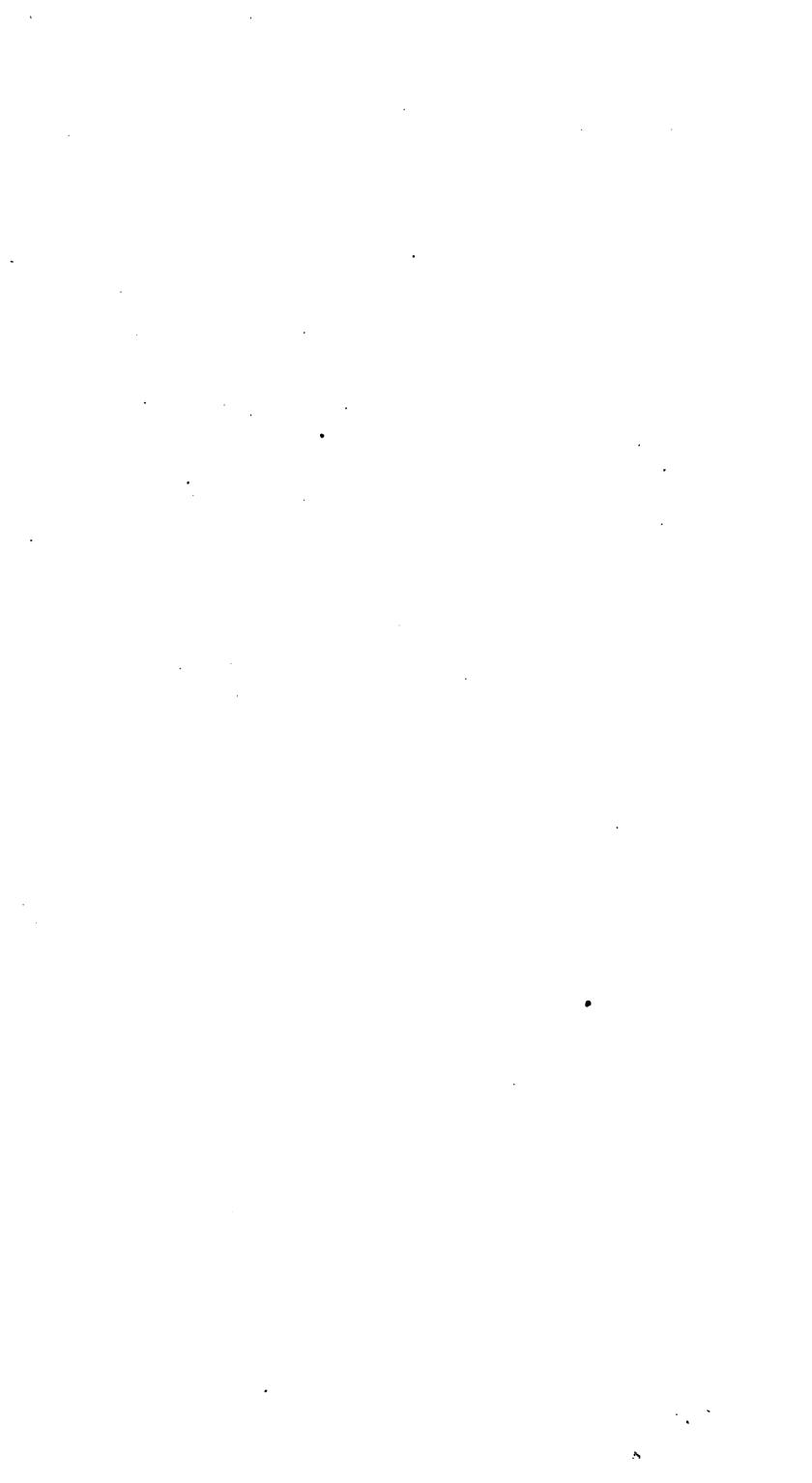

# **Á WASHINGTON**

(EN 1861)

¡ Genio de libertad! En paz y guerra Tipo del más sublime patriotismo, Que el poder recibiste de Dios mismo De criar un Edén sobre la tierra.

¡ Washington sin igual! Tu gloria encierra La bondad, la virtud, el heroismo; Y por ti confundida al hondo abismo La opresión huye, que tu nombre aterra.

Mas, ¡ qué veo! tu sombra conturbada Al rumor de la guerra fratricida Lanza sobre la patria una mirada Y con voz poderosa y conmovida: ¡ Unión! (dice) ¡ Los hombres son hermanos! También acá en el cielo hay africanos.

# Á MI HIJA

¡ Adiós, hija del alma, adiós, Elena! Yo por darte colmada la ventura Bebi dorado cáliz de amargura, Uniendo á intenso goce dura pena.

Parte, hija mía; de entusiasmo lleno Admira de otro suelo la hermosura; Goza feliz la conyugal ternura; Y aduérmate la paz dulce y serena.

Del hondo mar la tempestad airada Huya lejos de ti, que asilo tiene En mi angustiado pecho y libre entrada, Y mientras la esperanza me sostiene, Piensa del caro esposo entre los brazos Que tu madre formó tan dulces lazos.

### DULCE ES MORIR

(Á LA MEMORIA DE LA SEÑORITA DOÑA CARMEN OLEA)

Dulce es morir, cuando en la edad primera,
No manchada la ropa de inocencia,
Parece del Señor en la presencia
El alma juvenil;
Como la hermosa flor de la pradera
Que para ornar el templo soberano
Separó diestra, cuidadosa mano,
De su tallo gentil.

Dulce es morir, cuando el espectro odioso
Del vicio despojado de su velo,
Al alma llena de pavor y duelo
Del mundo en el umbral:
Y ella, tomando el paso al delicioso
Centro de grata paz y de ventura,
Á trocar el destierro se apresura
Por la gloria eternal.

Dulce es morir, cuando la aguda pena Extingue de alegría el sentimiento Y es la existencia el fatigoso aliento

De un interno sufrir;
Dicha es volar á Dios el alma llena
De humilde sumisión, y ante sus aras
Şacrificar las afecciones caras,
Su diestra bendecir.

Dulce es morir, cuando una mano amiga Sostiene nuestra lánguida cabeza Y una voz inspirada en la belleza Del divinal amor, Con peregrino acento nos prodiga Palabras de dulcísima esperanza Mostrándonos en suave lontananza

Edén encantador.

Dulce es morir, cuando una fé sublime
Al hombre le revela su destino,
Y de flores y palmas el camino
Le siembra de la cruz.
Y al débil ser que sobre el mundo gime
Agobiado de penas y dolores,
Transforma de la muerte los horrores
En apacible luz.

Dulce es morir, cuando al fijar los ojos De Jesús en la imagen dolorosa, Resuena en los oídos la amorosa Voz de grato perdón; Y de un amor ardiente los despojos Da el alma, en dulce llanto sumergida Bálsamo saludable que la herida Cura del corazón.

Dulce es morir, cuando en la edad temprana
El alma, como cándida paloma,
Vuela desde los montes, del aroma
En pos del serafín;
Diáfana exhalación que en la mañana
Matizadas con tinta de oro y rosa,
Se disuelve brillante y vaporosa
Del cielo en el confin.

Dulce es en fin morir, cuando nos llama
Dios à gozar de su descanso eterno,
Ya elija en su verjel pimpollo tierno,
Ya descollante flor:
Sube así la virtud cual aurea llama
Que depuró el crisol de la amargura,
Y vuela la inocencia casta y pura
En su primer albor.

## LA EXISTENCIA DE DIOS

El Universo es Dios — dice el impío Que otro tiempo dijera — Dios no existe — De humana corrupción gemido triste, De la frágil razón hondo extravío.

La luz, la tierra, el sol, el monte, el río, El prado que de flores se reviste, El aire, el ancho mar, tú los hiciste, ¡ Oh Señor! con tu inmenso poderío. Pero toda esta gran naturaleza Á sí misma se ignora y al potente Autor de sus arcanos y belleza. Sólo al hombre, ser libre, inteligente Dios reveló su nombre y su grandeza Y el necio huye de Dios, ciego y demente.

# DON VALENTÍN MAGALLANES

El señor Magallanes nació en Santiago de Chile el 14 de febrero de 1831. En 1850, y siendo aun alumno del Instituto, empezó á escribir versos en La Silfide publicación literaria fundada por Guillermo Matta, Lillo, Blanco Cuartín y Torres. Ha desempeñado los cargos de redactor de sesiones de la Cámara de Senadores, Secretario de la Intendencia de Atacama y jefe de sección en el Ministerio de guerra. Hace algunos años que reside en la Serena.

•

•

.

# **DESENGAÑOS**

(Á PEDRO LEÓN GALLO)

¡Oh mi plácida folganza
Do tu semblante se esconde
Mal mi grado!
Qué se fizo mi esperanza
¿ Dónde la encontrar? ¿ en dónde?
¡ Desdichado!

De esas mis horas floridas
Tan dulcemente probadas
Ya non tengo,
Sino memorias perdidas
Que son en muchas vegadas
Dolor luengo.

De esos mis dulces amores Que en mi fortuna mezquina Vi del todo, Sólo he negros temores, Que me persiguen aina De otro modo.

Hube ambición de riqueza
Et hube ambición de gloria
Et de saber,
Cá es gran mal la pobreza
Et non tiene nin memoria
Nin poder.

Ambicioné et fui damnado, Quise glorias, non las hube Cá fuyeron, Et de guisa siempre al lado Mis memorias como nube Me perdieron.

¡ Oh! non pude ser guarido
De que me fuese fortuna
Enojosa:
Et magüer non lo he querido;
La vida es gran importuna
Et trabajosa.

Et por ende yo deseo
Que venga pronto la muerte
Et me acabe;
Cà males solo poseo...
Otro si que la mi suerte
Non me sabe.

Que non vale al desdichado À quien fuyó la esperanza La su vida; Et non vale al desperado Cá perdió toda bonanza Inflingida.

Ansi yo te quiero, muerte,
Magüer vengas con dolores
Que bien vienes,
Que non tener una suerte
Con desengaños traedores
Et perennes.

1861.

# Á MI CORAZÓN

¡ Pobre corazón! no llores...
Abandónate á la suerte
Resignado;
Vé que muchas de tus flores
Al aliento de la muerte
Se han secado.

Mira, la flor que te queda
De su vívida hermosura
Se despoja;
Porque esa flor no se enreda
Donde un soplo de amargura
La deshoja.

Corazón mio, no riegues La esperanza de la vida Con tu llanto; Con tus lágrimas no anegues Esa planta en que se anida Un encanto.

¡ Ah! si se anubla tu cielo,
Si la tempestad revienta
Con furor;
No te olvides que el consuelo
En medio de la tormenta
Es esa flor.

Oh mi corazón! No llores...

Espera algo de tu suerte
Resignado

Que aunque marchitas tus flores

La esperanza de la muerte
No se ha secado.

Sheet in the

# ¡ DEJADME EN PAZ!

¿ Quién viene á interrumpir la triste calma En que vaga perdido el pensamiento? ¿ Quién á estas horas me despierta el alma, Cuando en silencio mi dolor se calma Y se aduerme un instante mi tormento?

Cuando en las sombras de la noche apura Así triste corazón lentos pesares, ¿ Por qué turbáis mi soledad obscura, Y no dejáis perderme en la amargura, Como débil barquilla entre los mares?

¿ Quién os ha dicho que mi pecho ansia Vanos consuelos á mi amarga pena? ¡ Ay: — yo bien sé que mi congoja es mía!.. Dejadme, por piedad, la noche fría, Para arrastrar yo solo mi cadena. Cuando todo en el mundo se ha perdido, ¿ Qué consuelo en el mundo el triste alcanza? ¡ El tormento fatal y aborrecido De apagar en las sombras del olvido El reflejo postrer de la esperanza!...

Ya no podéis amarme, — à vuestro lado Vive el rival que destrozó mi suerte; — Él es más que feliz, porque es amado... ¡ Triste de mi que vivo abandonado Á la sola esperanza de la muerte!...

Idos lejos de mi; — ; mi pecho ansía Á fuerza de sufrir gastar su pena! ; Ay! — no ignoro que la culpa es mía!... Dejadme divertido, en paz sombría, Los anillos contar de mi cadena.

# Á MI QUERIDA

En medio del cansancio y del hastío Que dejan los pesares de la vida, Vienes tú, mi querida, cual rocio Sobre sedienta flor descolorida: —

Y en medio de la indómita fiereza Con que pisa mi cuello la fortuna, Con deleite descanso mi cabeza Sobre tu corazón sin pena alguna.

Tú cambias el desierto en que yo vivo En un rico jardín de hermosas flores, Y yo, á tu lado lo contemplo altivo Enbriagado en la luz de tus amores. Con tu ardiente pasión, la amarga pena Que está en mi corazón se desvanece Y el fastidio tenaz que mi alma llena Con tus dulces caricias, desparece; —

Y bebiendo tus besos y adormido Al vaivén de tu seno enamorado, Toda la raza mundanal olvido Y me entrego á tu amor esclavizado.

Nada me importa el mundo, — que en tusojos Veo brillar mi amor sin sombra alguna; — Ni me importa el dolor, ni los abrojos Que siembra en mi camino la fortuna; —

Porque yo sé que en medio del hastío Que dejan los pesares de la vida, Vendrás tú, mi querida, cual rocío Sobre sedienta flor descolorida.

### **SERENATA**

(Á ELISA Z...)

I

Sal, niña, á ver la luna
Que ya se asoma;
Ven á admirar sus rayos
Tierna paloma;
Ven, — suelta al viento
Tu voz tan fresca y pura
Tu dulce acento.

¿ Qué haces tan solitaria, Tan escondida?...

¿ Qué tienes ?... ¿ qué te aflige, Niña querida ?... ¡ Oh !... la fortuna...

También tiene sus fases, Como la luna!...

#### II

Hoy sufres, bien lo entiendo,
Porque la suerte,
Desparramó en tu nido
Sombras de muerte...
Pero, alma mía,
La luz de inmensa gloria
Brillará un día!...

Olvida, mientras tanto,
Tu honda amargura;
Ahógala en los cantares
De tu ternura;
—
Carita, — que el alma
Halle siquiera un campo
De dulce calma.

#### III

Oye, yo vi en las flores
De la pradera
Esparcirse la aurora
Limpia hechicera; —
Y vi las aves
Que entonaban alegres
Cantos suaves; —

Pero, no eran tan bellas
Sus armonias,
Ni eran tan inspiradas
Sus melodias,
Como es tu canto,
Que al corazón arranca
Gotas de llanto.

#### IV

Si un trovador me diera
Por un instante,
Su lira y tiernas trovas,
Su voz amante,
Menos ingrata,
Te llevara la brisa
Mi serenata...

Pero... se acerca el alba...
Ya viene el día...
¡ Ya voy donde me espera
La suerte impia!...
¡ Adiós!.. que el cielo
Te rodee de flores
Y de consuelo.

# DOÑA ROSARIO ORREGO DE URIBE

Nació en Copiapó en 1826. Ha publicado la novela Alberto el jugador y colaborado en las Revistas del Pacífico y de Sud América. Sus escritos han aparecido siempre con la firma UNA MADRE.

Burn Barrell

. . . . • 

## ESCONDE TU DOLOR!

El corazón de tierno sentimiento Á quien persigue la desgracia impía No turbe de los hombres el contento Con destemplada y lúgubre armonia.

¡ Ay! que yo incauta en mi tenaz locura Lancé á los vientos mi dolor profundo, Sin reparar que sólo la ventura Comprenden los felices de este mundo.

¡ Qué ha de entender el mundo mi gemido Si va tras ruido, y júbilo y encanto! — ¡ Esconde tu dolor, bebe tu llanto! — Murmuran los prudentes á mi oído. Esto de amigos labios he escuchado Y he escondido mi llanto dentro el pecho, Y aunque al caer el alma ha desgarrado Sofoqué mi dolor y mi despecho.

Sola me encuentro, y sola entre esos seres De vasta ciencia, y bello entendimiento Á quienes falta el don de las mujeres, El malhadado don del sentimiento.

Del sentimiento delicado y suave Que nunca vé con reflexiva calma ¡ Ay! destilar las lágrimas del alma, Que las comprende y enjugarlas sabe.

¿ Serà tal vez que la orgullosa ciencia Aniquila ese rayo de ternura Que alienta el corazón cuando está pura De egoismo y saber la inteligencia?

La flor del sentimiento es rica esencia Que endulza de la vida la amargura, Y esa intuición que es luz del alma mía Falta á quien sólo la razón le guía.

### EN EL ÁLBUM DE LUBINA

Ruega que el genio del dolor no ahuyente La grata inspiración que me ilumina, Y una guirnalda ceñiré en tu frente De azahares blancos, mi gentil Lubina.

Libre otro tiempo de enemiga suerte Fácil guiaba mi atrevida pluma, Hoy un recuerdo tétrico me abruma Que el himno alegre en yaraví convierte.

Lo que antes viera de color de rosa Ya me lo cubre funeral crespón. Esta es la vida, mi Lubina hermosa... ¡ Un gemido y fatal desolación!

Mas en el valle de la vida donde Crecen la duda y el tenaz dolor, Hay una flor que perfumada esconde Dentro su cáliz un panal de amor. Ya se la encuentre en la desierta arena Ó à la orilla feliz de quieto lago, Siempre es la bella y púdica azucena Que el alma embriaga con su dulce halago.

Si al cruzar por el mundo el peregrino Hondo pesar su corazón consume, Feliz si halla esaflor á su camino Que un bálsamo le brinde en su perfume.

Ella se torna en alma de su alma, En solo objeto de su noble anhelo, Que es la mujer para el mortal un cielo Que vuelve al triste corazón la calma.

Ella rie por él, y por él llora, Ella en su casto corazón le abriga: Hija, madre ó esposa ó tierna amiga Mundos de sentimientos atesora.

Y aun cuando el ser á quien amó sucumba Abismando su vida en el no ser, Su ideal amor le seguirá á esa tumba Que riega con sus llantos la mujer.

Tú eres, mi dulce, angelical Lubina, Esa púdica flor... Tu adolescencia Llena hoy tu hogar de gracia y de inocencia En tanto cumples tu misión divina.

# AL SEÑOR DON ANDRÉS BELLO

Una corona ciñe tu venerable frente, La gloria brilla en ella con vivido esplendor, La inspiración alumbra tu vigorosa mente ¡ Y un hado misterioso condénate al dolor!

Como preclaras águilas, desde glorioso nido, Se lanzan á la altura los hijos de tu hogar, Beben la luz, la irradian... dante un laurel florido Y bajan á sus tumbas temprano á reposar.

Genios cobijas bellos, cual Haya misteriosa, Espíritus que entonan una inmortal canción, Que en el espacio dejan estela luminosa, Y suben á los cielos en rauda exhalación. En tu feliz mañana, los huéspedes del cielo, Tus hijos, á ti bajan cual santa bendición; Llega tu noche, y prenden anticipado vuelo Á depararte en coro la celestial mansión.

No así las lentas horas de tu preciosa vida Entregues al luctuoso abismo del dolor: La religión lo manda y en súplica sentida Nuestro espontaneo impulso de universal amor.

## Á COPIAPO

(RECUERDOS)

Ι

¡ Qué ideas cruzan por la mente mia!
Tristeza y alegría
Siento yo al recordarte, pueblo amado,
Asilo de ventura
Donde veo una luz modesta y pura
Entre las turbias nieblas del pasado.

¡ Quién tuviera en el pecho la arrogancia Para pensar en la tranquila estancia Donde he pasado la estación florida, Sin derramar el llanto Por el perdido encanto De esa sencilla y deliciosa vida! Paréceme que ayer no más corria,
Triscando de alegria,
Por tus campos sin lluvia, y tapizados
De erguidos lirios, flores altaneras
Que tienen por praderas
Desiertos arenales abrasados.

Y dada al viento la melena blonda
Sin nada que la esconda
De los ardientes rayos del verano,
Tras lindas mariposas
Raudas volando entre silvestres rosas,
Libre vagaba en el inmenso llano.

Lista acudía á tu ribera hermosa
En siesta calurosa
Y en tu tranquilo mar de claras olas
Que transparentan la brillante arena,
Cual pequeña sirena
Me bañaba cantando barcarolas.

Cuando pasada aquella edad de niña
Dí mi postrer adiós á la campiña
Y á la rivera de apacible calma,
Admiré tu grandeza
Y tu rica, sin par naturaleza
Doblegó de emoción la joven alma.

Contemplé al otro extremo de tu puerto Tocando ya el desierto,
Gigantesco elevarse à Chañarcillo,
Orgullo de Atacama,
De universal y deslumbrante fama
Por sus tesoros de envidiado brillo.

Cuánto es hermoso desde inmensa cumbre
Antes que el sol alumbre
Contemplar esos cerros de granito!
Al mirar desde lejos
Sus vividos reflejos
Se eleva el pensamiento al Infinito!

Al contemplar las vetas diamantinas,
Hilos de luz que cruzan tus colinas,
Do medra el rosicler, se anida el oro,
Donde cual musgo verdeguea el bronce,
El hombre exclama entonce:
¡ Grande es el Creador, aqui le adoro!

¡Y cuán grande es el hombre y como ostenta El alma que le alienta! Su altiva frente por el sol tostada, Del combo armada su potente mano, Impera soberano En esa regia, colosal morada. No más escucharé dentro tus senos

Cual si fuesen mil truenos

Los estampidos del trabajo fiero,

Ese estruendo profundo

Que aunque parece desquiciar el mundo

Hace el encanto del feliz minero.

¡ Todo es allí magnífico, grandioso!
El Ande portentoso
Dibuja en lontananza el horizonte
Y bajo un sol de fuego
Envía undoso y cristalino riego
Que ávido bebe el abrasado monte.

Y en medio de esa gran naturaleza
Radiante de belleza
Se eleva la mujer de tez morena,
Ardiente, apasionada,
De virtudes ornada,
Tan tierna esposa como madre buena.

No pisaré yo más esos lugares
Do crecen los chañares,
Ese árbol de la fruta bendecida,
Desnudo y secular cual la palmera,
Que así como ella en el desierto impera
Dando al viajero con su miel la vida.

¡ Salud, oh tierra que entusiasta adoro, Cuna del hijo que perdido lloro, Cielo do goza y vive mi memoria! Yo te deseo, próspera Atacama, Ricos veneros de fecunda fama Y un porvenir de inmarcesible gloria.

#### II

Quien ha perdido en su fatal camino Las bellas flores de su alegre infancia, Quien atesora en su lugar abrojos Desgarradores;

Sabe cuán grato el corazón ansia Volver al tiempo de la edad florida; Hoy su memoria deliciosa y pura Dulce me halaga.

Plácida imagen del hogar paterno, Bálsamo suave al corazón herido, Fiel melodía que amorosa suena Dentro del alma.

Como espatriada de mis caros lares Ando apartada del rincón lejano Donde las horas para mi tan breves Se deslizaban. Largo es el tiempo que alejada vivo De aquella tierra que arrulló mi infancia, Yo la recuerdo como al rostro tierno De ausente madre.

Ora en la cima de la adversa suerte Ávida anhelo su feliz rivera, Y en la extensión de su abrasada arena Leo mi historia.

Quizá la calma se me espera un día Entre sus ricas, refulgentes sierras... Si entre sus peñas de granito muero ¡ Muero contenta!

# LÁGRIMAS

¡ Gloria, felicidad, vanos acentos! Pasó el tiempo divina poesía En que tus notas ricas de armonía Oía hasta en el ruido de los vientos.

Eras tú mi delicia, tus concentos, Bajo la calma de la noche umbria, Dictaban á mi joven fantasía Presagios de dulcísimos contentos.

¡ Esperanza fantástica, ilusoria!..
Quise ilustrar á mi hijo adolescente,
Quise legarle un nombre, una memoria....
¡ Mas ya murió!.. Mi corazón no siente
Ni ansia de dicha, ni ambición de gloria,
Y densa obscuridad cubre mi mente.

### Á LUIS

Ayer mecía tu inocente cuna Y te arrullaba plácida y feliz! Hoy te mece una nave, y la fortuna Demí te arranca, idolatrado Luis.

Paréceme que ayer, Luisito mío, Juntas tus manos te enseñaba á orar : Hoy ya sobre la popa de un navio, Niño, dominas el airado mar.

Ayer tus juegos, tu gentil viveza La dicha hicieron del paterno hogar: Hoy de los quince el garbo y gentileza Te dan del hombre la arrogante faz.

El uniforme del marino austero Te ha despojado de tu blusa dril, Y la espada, la insignia del guerrero, Realza tu persona aun infantil. ¿ Eres ya un hombre? En tu tostada frente ¡Cómo alboreando el patriotismo está! ¡Ya brilla en tu pupila el fuego ardiente Del jefe osado, del marino audaz!

Antes calmabas mi profunda pena Niño amoroso, cándido y locuaz; Hoy otro amor tu espíritu encadena... La fragata es tu madre y es tu hogar.

¡Qué es ; ay! la gloria si me cuesta llanto, Si yo quisiera retenerte aqui, Si eres mi vida, mi pasión, mi encanto, Después que á mi Hector infeliz perdí!

Sigue, ingratuelo, la brillante estrella Que al bravo guia al campo del honor; Mas mira la honra de la patria en ella... ¡Que yo à mis solas oraré por dos!

•

#### **PLEGARIA**

Una mirada te pido
Dulce, amorosa María,
Consuelo del alma mía,
Refugio del corazón.
Te pido la fé sencilla
Que calme mi ansia materna,
Y me diga no es eterna
La humana separación.

Señora, enciende en mi alma Esa antorcha pura y santa, Ese amor que nos levanta De este mundo á otro mejor. De este mundo que nos cobra Por la dicha de un momento, Mil horas de sentimiento Ó de profundo dolor.

Nunca en la vida he encontrado Ni alegrias ni consuelo Y hoy envuelta en denso velo ¿ Qué puedo de ella esperar? ¡ María! Trémulo el labio Te invoca desde el vacío Que ha dejado ese ángel mío Que en tus brazos voy á hallar.

Ya soy cual tórtola errante Que en triste selva apartada Día y noche en la enramada Llora el nido que perdió. Soy débil caña á la orilla De un Océano tempestuoso: En su abismo misterioso Mi esperanza feneció!

Tú de los hombres enjugas El llanto con mano pia, Y al que en tu bondad confia Le das horas de placer. Tú, halago del pensamiento, Ilusión que el alma adora, De esta noche bella aurora, Guía y luz de la mujer.

Á ti dirijo; oh Maria!
Mi tristísima plegaria,
Desde la urna funeraria
Que guarda todo mi bien.

Vuelve á mí tus dulces ojos, Mira mi intenso delirio Y la espina del martirio Arranca ya de mi sien!

# Á MI LIRA

Lira, á mis manos armoniosa acude, Íntima, ardiente aspiración del alma, Fuente sonora en el desierto mudo De mi existencia.

Ya pida al cielo que mi vida corte Ó ya serena me resigne al hado, Siempre tú dócil, mi doliente lira, Cede á mi mano.

Mi alma está triste, se marchita y cae, Como una planta que en la selva brota Sin que del astro fecundante un rayo Tibio la bese. ¡Yo vivo triste! El corazón herido Ya de entusiasmo ó de placer no late, Llanto perenne, pesadumbre intensa Mi alma devora.

¡ Soy sombra errante de la noche obscura, Soy el suspiro que remeda el viento Cuando las ramas del ciprés columpia Sobre una fosa!

Átomo leve en el desierto, marcho Siempre adelante sin saber adónde, Sin que una luz, una esperanza guíe Mi incierto paso.

Quizá mañana llegaré ya al borde Del grande abismo, del sepulcro helado, Y allí el olvido borrará mañana Mi frágil huella.

Y ni un recuerdo como aroma suave Irá hasta el trono de mi Juez severo, Y ni una gota de amistoso llanto Caerá en mi tumba.

Mas tú, mi lira, como un casto beso, Como el suspiro de apenada virgen, Como el sollozo de inocente niño, Vibra sonora. Tú, mis delirios y mis hondas penas
Ó mis suspiros y mis sueños blandos,
Cuando á la noche del olvido baje
Guarda por siempre.

Mas entretanto que en el mundo vago Dame tus goces inefables, puros; ¡Sean tus notas melodiosas, tiernas, Gritos del alma!

#### LA MADRE

(Á MI AMIGA DOÑA ISABEL GARCÍA DE DROSTE)

- ¿ No es venturoso, oh madre, bendito ese momento En que recoge el alma sus fuerzas de mujer, Y entre el temor y anhelo se escapa el gran lamento Que arranca de tus senos un ser como tu ser?
- ¿Qué importa el sufrimiento si al borde de tu lecho Se eleva ya la cuna do está tu serafín, Si con placer ya inclinas el amoroso pecho Dejando entre sus labios vida que hay en ti?
- ¿ Y cuánto, oh madre, gozas en esos dulces lazos Que ni la misma muerte podría ya desunir! Mientras al hijo aduermes en tus amantes brazos Forjas para él felice, glorioso porvenir.
- ¡ El hijo! pura esencia de tu fecunda vida Que con amor trasmutas en un querido ser; En él, tu propia imagen, te ves reproducida; Tienes en él tu encanto, tu adoración en él.

¡ El hijo! qué palabra tan grave y melodiosa! Al resonar halaga y agita el corazón, Divina poesía que en nota misteriosa Va al alma de la madre, responde á su pasión.

¡Quéimporta que el destino te sea, oh madre, aciago, Que el mundo te encadene con bárbaro rigor, Que te convierta en llantos un fugitivo halago Que cambie tus sonrisas en íntimo dolor!

¡Qué importan, tierna madre, tan rápidos dolores, Si Dios puso una cuna dentro tu propio hogar, Si en ese nido cándido que adornas tú de flores Un cielo de delicias por siempre has de gozar!

No bien brota una lágrima de tus nublados ojos Cuando manitas tímidas la vienen á enjugar, Y arrancan de la vida los ásperos abrojos, Endulzan la amargura, suavizan el pesar.

Y labios purpurinos te besan exhalando
Ambiente muy más grato que el de aromada flor:
Oh madre! son tus hijos que en torno retozando
Te estrechan y acarician con infantil amor.

Y al declinar la tarde de vida fatigosa, Si buscas algún bálsamo que calme tu dolor Encontrarás la dulce mirada cariñosa De un ser que por ti vela con entrañable amor.

# Á DOÑA MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

CON MOTIVO DE HABER CONSEGUIDO EL INDULTO DE VARIOS REOS CONDENADOS Á MUERTE EN 1859.

Tu nombre oi; mi corazón ardiente Osó aspirar al lauro de poeta; No al blanco lirio iguala la violeta: ¡Loca ambición de espíritu impaciente!

Ora más libre de ilusión la mente No por brillar ante tu sol se inquieta, Ni por llegar á la elevada meta, Donde alcanzó tu inspiración potente.

Hoy no admiro ya en ti la gran señora, La poetisa de gloriosa fama; Admiro al ángel que piedad implora, Á quien su madre el desdichado llama Y que, al cerrarse la entreabierta huesa, Arrebata al patíbulo su presa.

## AL INSTITUTO DE VALPARAÍSO

Naciste ayer como ilusoria idea
Y te acogió la tímida esperanza;
Mas de un pueblo el clamor todo lo alcanza,
Y hoy eres realidad.
Y alzándote, cual astro luminoso,
Lleno de vida, fúlgido apareces,
Y á la familia americana ofreces
La luz y la verdad.

Á tu modesto pórtico solicito
Acude el padre á deponer su ofrenda
Y á tus rectos consejos encomienda
De su hijo el porvenir.
Á par que ciencia, al candoroso niño
Dale amar la virtud con dulce imperio;
Y dale así, con sólido criterio,
La ciencia del vivir.

Si tu palabra en la razón del joven Es germen tal que la fecunde ó mate, Haz que á la patria reverente acate,

Que la ame con pasion...
¡ Ay misera de mi! También yo un dia
En tus jardines, de entusiasmo llena,
Ver esperé mi cándida azucena

Abrirse á la razón.

¡ Bello y fugaz ensueño de ventura! ¡ Ay! la esperanza huyó del pecho mio, Como esa flor que marchitó el estio...

¡ Recuerdo de dolor!
Un suspiro del alma, eso es el hombre:
Mas no así tú que te levantas fuerte;
Triunfante pasarás sobre la muerte
Cual genio bienhechor.

Los hijos de los hijos á la tumba Irán en confusión despareciendo, Y en luces y esplendor tú irás creciendo. Cual astro matinal.

Y en las remotas playas de la América Faro serás de Océano tempestuoso; ¡ Alumbra, alumbra el caos tenebroso!.. ¡ No hay sin luz libertad!

# DON LUIS RODRÍGUEZ VELASCO

La poesía del señor Rodríguez Velasco se distingue por lo armonioso de su entonación. Muy joven aun ha sabido también conquistarse fama como escritor, y actualmente reside en Santiago donde redacta los folletines del sábado de la Voz de Chile.

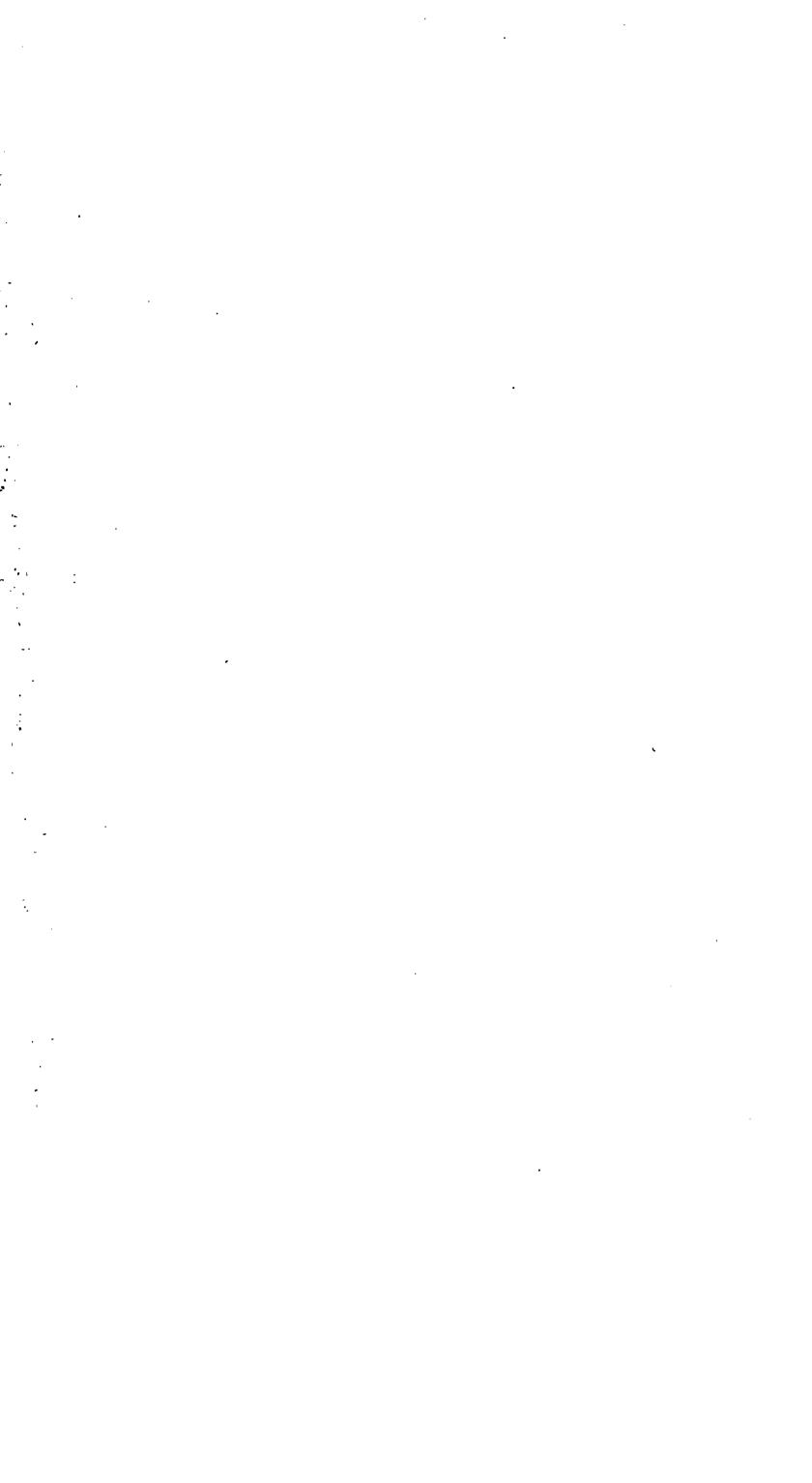

#### UN RAYO DE SOL

La niña de faz risueña, La de ojos grandes y negros, La de la frente tan pura Como el azul de los cielos; Aquella cuya memoria Guardada en el alma tengo, Entre riendo y suspirando, Me dijo un dia: te quiero. Y al decir tales palabras, Bajando los ojos bellos, Los colores de la aurora Su lindo rostro vistieron. De su verdad desconfiando Yo la pregunté risueño: - ¿ Con qué cariño me amas? ¿ Qué sientes por mi en el pecho? - Te amo, me dijo la niña, Con un cariño perfecto,

Es imposible, imposible, Explicarte lo que siento. — Y entre riendo y suspirando Volvió á decirme : te quiero. ¿ Qué poder tienen las niñas Para ablandar al momento Con una sola palabra Un corazón como acero? ¿ Qué magia hay en su mirada, Qué hechizos hay en su acento, Que basta que hablen ó miren Para derretir un pecho? Yo al oir que ella me amaba Enloqueci de contento Y á la gloria transportado Me crei en aquel momento. Y al ver como ella temblaba, Todavia medio incrédulo Le pedi que aquel amor Me probara con un beso. Cubrió el carmín su mejilla, Guardó un instante silencio Y luego dando un suspiro Me dijo con dulce acento: — Si eso sólo ha de probarte Que mi amor es verdadero Toma este beso y aprende A querer como yo quiero. Y sus purpurinos labios Unió á mis labios de fuego, Y un largo rato las bocas Unidas permanecieron.

No sé que pasó por mí
En ese instante supremo:
¡ Se abrió el Edén de la gloria
Cuando sus labios se abrieron!...
El corazón me latió
Estremecido en el pecho,
Y una embriaguez inefable
Absorbió mi pensamiento.
Y á la conmoción extraña
De aquel placer tan intenso
Abrí los cansados ojos
Y... desperté de mi sueño.

#### **DESEO**

Yo fuera uno de tus labios rojos Para beber del otro la ambrosia; Pero si este deseo te da enojos Quisiera ser la niña de tus ojos Para vivir en ellos noche y día.

### LA UNIÓN AMERICANA

Las páginas obscuras del libro del pasado, Del siglo en los anales borrándose ya van; El grito del progreso los pueblos han alzado Y entonan himnos puros de amor y libertad.

Los mártires que fueron nos gritan: adelante! Su sangre fué el bautismo de santa redención; El tiempo que camina con paso de gigante Nos viene desplegando de luz un pabellón.

Rompiendo las tinieblas del torpe fanatismo Los pueblos alumbrados comienzan á vivir; Y al rayo que les trae la fé del patriotismo Abrirseles parece grandioso porvenir. La gloria ha iluminado del pueblo la conciencia Y henchido de entusiasmo palpita el corazón; América oprimida renace á la existencia, América la Virgen, de libres es nación.

La idea es una sola, solo haya una bandera, Idea de progreso, bandera de igualdad: Que sea el despotismo la victima primera Que inmole en sus altares la santa libertad.

Los pechos inflamando la idea triunfadora Encienda en los espíritus el fuego del valor, Y noble, fuerte, grande, fecunda y creadora, Renazca de sí propia la tierra de Colón.

Que formen nuestros pueblos un pueblo americano, Eterno por las leyes, robusto por la unión: Su brazo con su sangre le ofrezca el ciudadano Y ofrezcan los gobiernos justicia y protección.

Con santos juramentos afirmese la alianza En ella confundidos el norte con el sud, Y ofrézcanle radiantes de amor y de esperanza Su luz la inteligencia, su fé la juventud.

Y tiemblen los tiranos de Europa la guerrera, Al vernos agrupados en torno á un pabellón. La idea es una sola, ; solo haya una bandera! ¡No haya Andes, no haya Istmo, sólo haya una nación!

# EL ÁNGEL Y EL POETA

El poeta lloraba
Y en silencio gemia,
La lira entre sus manos muda estaba
Él con triste dolor la contemplaba,
Y en su amarga agonia
¡ No canto más, no canto! repetia.

El mundo no comprende mis cantares; En medio de sus ruidos Se pierden de mi lira los sonidos Cual las brisas en medio de los mares.

Adiós, cantos de amores,
Adiós, musa querida,
En el festín eterno de la vida
Voy á ocultar con risas mis dolores.
Mis gemidos se apagan cuando lloro
Entre el ruido del oro....

Su voz entrecortaba la agonia Y con doble amargura No canto más, no canto! repetía. Un ángel que escuchaba
Su tierno y melancólico quejido
Le dijo, sonriéndole, al oído:
Vuelve á tomar la lira
Tu canto no es del mundo.
Porque el cielo, poeta, te lo inspira

¿ Qué te importan los hombres?
Perecen, y sus nombres
Se pierden bajo el polvo del olvido.
Vuelve á tomar la lira creadora,
Canta á Dios y á la patria en tu desvelo

Y une tu voz sonora Á la voz de los ángeles del cielo.

Volvió la calma al seno del poeta,
Ardió de inspiración su fantasia
Y en su ansiedad inquieta
Sonriendo de alegría,
¡ Quiero cantar de nuevo! repetía.
Y al ángel de la altura
Que irradiaba una luz en su destino
Preguntó con ternura:
¿ Quién eres, noble espíritu divino,
Que así me animas y me das la mano?

, Y el angel respondióle: —; Soy tu hermano!

### **AMÉRICA**

I

Incógnita à los hombres, incógnita à la historia, La América vivía del mundo en un rincón; Un día se descubre como ilusión de gloria Al genio de los genios, al inmortal Colón.

Y dejan sus hogares Colón y sus guerreros Y marchan inspirados del genio con la luz, Y al fin latierra encuentran, se abrazan placenteros Y plantan en sus playas la enseña de la cruz.

Pero el precioso símbolo del Gólgota sagrado Que debió ser enseña de paz y redención, Fué solamente el velo con que cubrió el soldado Sus posteriores crimenes de cinica ambición. Del estandarte emblema de sacrosantas leyes, De la sublime idea que levantó Colón, Hicieron el escudo con que ambiciosos reyes Sus manchas, encubrían de robo y de traición.

#### II

Bajo la augusta sombra del pabellón divino El déspota ambicioso su crimen ocultó, Con sangre vió la América escrito su destino, Su página primera con sangre se manchó.

Echaron á su cuello la bárbara cadena Como señal maldita de eterna esclavitud, Y en medio de su cuerpo le abrieron ancha vena Como agotar queriendo su rica juventud.

Alzaba la Metrópoli su mano de gigante Rasgando de la América el seno virginal, Y al brillo de su oro el invasor triunfante Armaba en sus escombros sangrienta bacanal.

Pero siquiera un rayo de lumbre nos dejaron Que al menos auguraba futura redención; No todo lo rompieron, no todo lo arrancaron, Si nos quitaron patria, nos dieron religión.

#### III

Iluminó las almas la luz de la creencia, Ardió en los corazones el fuego de la fé; El porvenir obscuro se abrió à la inteligencia Y el más allá glorioso por entre nubes vé.

Bajo el feliz auspicio del sacrosanto emblema La frente del esclavo del polvo se elevó; Lanzaron á los déspotas el grito de anatema Y en el espacio el eco de libertad sonó.

Doquier se levantaron impávidos guerreros, El suelo de la América de sangre se inundó; El mísero colono rompió por los aceros Y el lauro de victoria su frente coronó.

Triunfó la idea santa, la inspiración divina: Y al grito de alegría que alzó la humanidad, Los ámbitos obscuros de América ilumina La luz esplendorosa de la alma libertad.

#### IV

¡ Los déspotas cayeron! Al golpe de la lanza La sangre de mil libres también se derramó; Pero esa sangre no era tributo de venganza, Sino el bautismo santo del pueblo que nació. Los hombres que la suya preciosa derramaron, Tristisimo holocausto en el patrio altar, La enseña de los libres al aire tremolaron Y ante ella su victoria juraron conservar.

Magnánimos y nobles después de la victoria Su triunfo no mancharon con páginas de horror; La mano que acababa de conquistar la gloria Tendieron generosos al que antes fué opresor.

Y entonces se acabaron esclavos y tiranos Y todos saludaron al sol de libertad; Los hombres no sonfieras, los hombres son hermanos, La fuerza es el derecho, la ley es la igualdad.

### Á LA SOMBRA DE UNA PALMA

Felices horas; ah! ¿ por qué tan presto Las arrebata el tiempo en su carrera? El pasado es bien triste y bien funesto, El porvenir no es más que una quimera.

¡ Oh! dejadme gozar en el presente Estas horas de paz y de ventura, Dejadme descansar mi pobre frente Del mar de la esperanza en la onda pura.

¡Cuán dulce y cuán hermosa es esta vida Deslizada entre sueños de pureza, En misterios de amor adormecida, Depurada á la luz de una belleza! Si esto es soñar, dejadme con mis sueños Recreado á la sombra de esta palma, Con pensamientos dulces y risueños Dejad que llene el interior del alma.

Aquí hay flores, y sol y poesía, Mis pesares son hojas ya marchitas... Aunque haya de matarme la alegría Tan presto no voléis, ¡ horas benditas!

#### LA HUÉRFANA

Sola en el mundo por el mundo vaga Sola y perdida en misera orfandad, Y aunque en el medio de los hombres vive Por un desierto caminando va.

Pálido el rostro la mirada triste, Sabe en silencio devorar su afán; Y si se queja, por el aire vano Sus tristes ayes á perderse van.

Abrió los ojos á la luz un día Mas fué tal vez un día muy fatal: Huérfana y pobre la dejó su madre Cuando ella apenas aprendió á llorar.

Iba á ser bella, mas su eterno llanto Marchitó en flor su gracia virginal, Y fué creciendo como planta obscura Perdida entre el ramaje de un zarzal. Para ella risas el amor no tiene, Para ella goces en el mundo no hay, Ni una ilusión el porvenir le presta, Ni una esperanza le sonrie ya.

Si ella ha soñado con alguna dicha, Más duro es su tormento al despertar; Si ama es preciso que su amor ahogue Porque no debe la infeliz amar.

Humedecido con su amargo llanto Come el pan que le da la caridad, Y es en la tierra su único consuelo De la pobreza la inocente paz.

Su frente joven se inclinó temprano Bajo la angustia de dolor tenaz, Y del pesar que el alma le desgarra Muestra las huellas su doliente faz.

¡ Triste es su vida, niña y sin fortuna, Sin familia, sin patria, sin hogar! ¡ Feliz si encuentra quien la preste un techo Bajo el cual pueda reposar en paz!

¡ Feliz si encuentra un corazón amigo Que acompañe su larga soledad! ¡ Que aunque ella en medio de los hombres vive Por un desierto caminando va!

#### NOCHE DE LUNA

Cuando el destello de esa luz tranquila Baña las sombras de la noche en calma, Perdida en los espacios mi pupila, Hermana de la mía busca otra alma.

Me remonto soñando á otro hemisferio Á buscar otros seres que he perdido, Y yo sé donde están, y es un misterio El lazo que en el mundo nos ha unido.

¡ Qué hermosa estás, oh luna transparente, Vertiendo con tu luz melancolía! Esos rayos que lanzas á mi frente Hieren con un recuerdo al alma mía. No hay más que un solo amor, eterno, santo, Puro como esa luz, como ese cielo... ¡ Madre!; yo te perdí! mas te amo tanto Que solo es tu recuerdo mi consuelo.

Cuando veo esa luna como gira Y su suave fulgor en mi destella, Yo creo que es mi madre que me mira, Y en éxtasis de amor hablo con ella.

#### **RECUERDOS**

Como anillos sin fin de una cadena Placer y pena Reflejarse veo En el pasado, donde van perdidas Dichas queridas Que formó el deseo.

Aunque la ley de mi fatal destino
De tu camino
Separarme quiere,
Si trato de ahogar mi amor insano
Siempre es en vano
Porque nunca muere.

Siempre está todo en mi memoria, todo,
Del mismo modo
Que mi amor está.
Las bellas flores que se van secando
Secas guardando
Mi recuerdo vá.

Todo recuerdo de ese tiempo grato
Que ahora trato
De olvidar en vano,
Las esperanzas que soñar me hiciera
La vez primera
Que estreché tu mano.

Dulces momentos de placer risueños,
Cándidos sueños
Que forjó mi mente.
Horas felices entre amor pasadas,
Tiernas miradas,
Suspirar ardiente.

Las ilusiones que soñar me hacia
Mi fantasia
Con tu encanto toca,
Y aun tiemblo al recordar con embeleso
El primer beso
Que probé en tu boca.

Una vez nos enviamos con la brisa
Triste sonrisa
De pasión los dos,
Cuando vimos llegar con sentimiento
El cruel momento
Del postrer adiós.

Una lágrima al verte de rodillas Por mis mejillas Resbalar sentí: Y con acento dolorido y triste ¡ Ay! me dijiste Acuérdate de mí!

Yo guardé esas palabras de mi prenda Como una ofrenda De constancia y fé Y en el regazo de tu seno amigo También contigo De pesar lloré.

Tu mano me tendiste en agonias
Y entre las mias
La estreché anhelante,
Dándonos ambos con la fé más tierna
Promesa eterna
De un amor constante.

Por fin llegó el momento tan temido,
Triste gemido
Se escapó á los dos:
Sentí un hielo correr entre mis venas
Y pude apenas
Murmurar: ; adiós!

### **ENVÍO**

Yo quisiera de flores Mandarte un ramo Para decirte en ellas Cuánto te amo. Mas tú las vieras Y su lenguaje acaso No comprendieras.

Tú en las flores verías Sólo un presente, Y no el lenguaje mudo De una alma ardiente. Y es que no sabes Que aman también las flores Como las aves.

Tú no sabes que entre ellas Se dan consuelos, Alimentan pasiones Y tienen celos. Muchas se quieren Y también, ; ay ! algunas De amor se mueren.

Por eso ciertas flores
Poniendo á un ramo,
Yo quisiera decirte
Cuánto te amo.
Mis sinsabores,
Mis locas esperanzas
Y mis temores.

En ese casto idioma
Yo te diría
Todos los sentimientos
Del alma mía.
Cómo te quiero,
Cómo de amores presa
De amores muero.

Te diria que te amo
Con fé tan pura
Como se aman los ángeles
Allá en la altura.
Que por ti vivo,
Que la luz de mis ojos
De ti recibo.

Que de pasión me abraso Cuando respiro El aroma inefable De tu suspiro. Y que extasiada Bebe el alma sus goces En tu mirada.

¡Tienen tus ojos negros
Tanta ternura!
¡Tiene expresión tan dulce
Tu frente pura!
¡Todo te agracia
Y te sonries, niña,
Con tanta gracia!

Para decirte, niña, Cuánto te amo, Yo quisiera de flores Mandarte un ramo. Ellas dirían Lo que á decir mis labios No se atrevían.

#### **CANTAR**

¡ Qué noche tan nublada!
¡ Qué inmensa calma!
La noche está tan triste
Como mi alma.
¡ Qué desconsuelo!
Hay en mi alma más nubes
Que allá en el cielo.

La noche está sufriendo Tales desmayos, Porque no la sonrien Del sol los rayos. La noche lo ama Y el sol en otras partes Su luz derrama.

Yo, niña, estoy sufriendo Tales dolores, Porque me falta el fuego De tus amores. Falta á la mía Ese aroma de otra alma Que da la vida.

### **ADIÓS**

Llegó la hora fatal que yo temía, Que de mi caro bien me separaba, Y yo sintiendo el tiempo que volaba La rapidez del tiempo maldecía.

¡Oh! qué dolor, que bárbara agonia! Con ansiedad profunda te miraba Y á penetrar mi mente no alcanzaba Lo que tu tierno corazón sentia.

Cuánta la fuerza fué de mi quebranto, Cuánto sufrió mi alma desgarrada, No es posible expresar de ningún modo. Sentí arder en mis párpados el llanto; Ay! y mis labios no dijeron nada... Porque mis ojos lo dijeron todo.

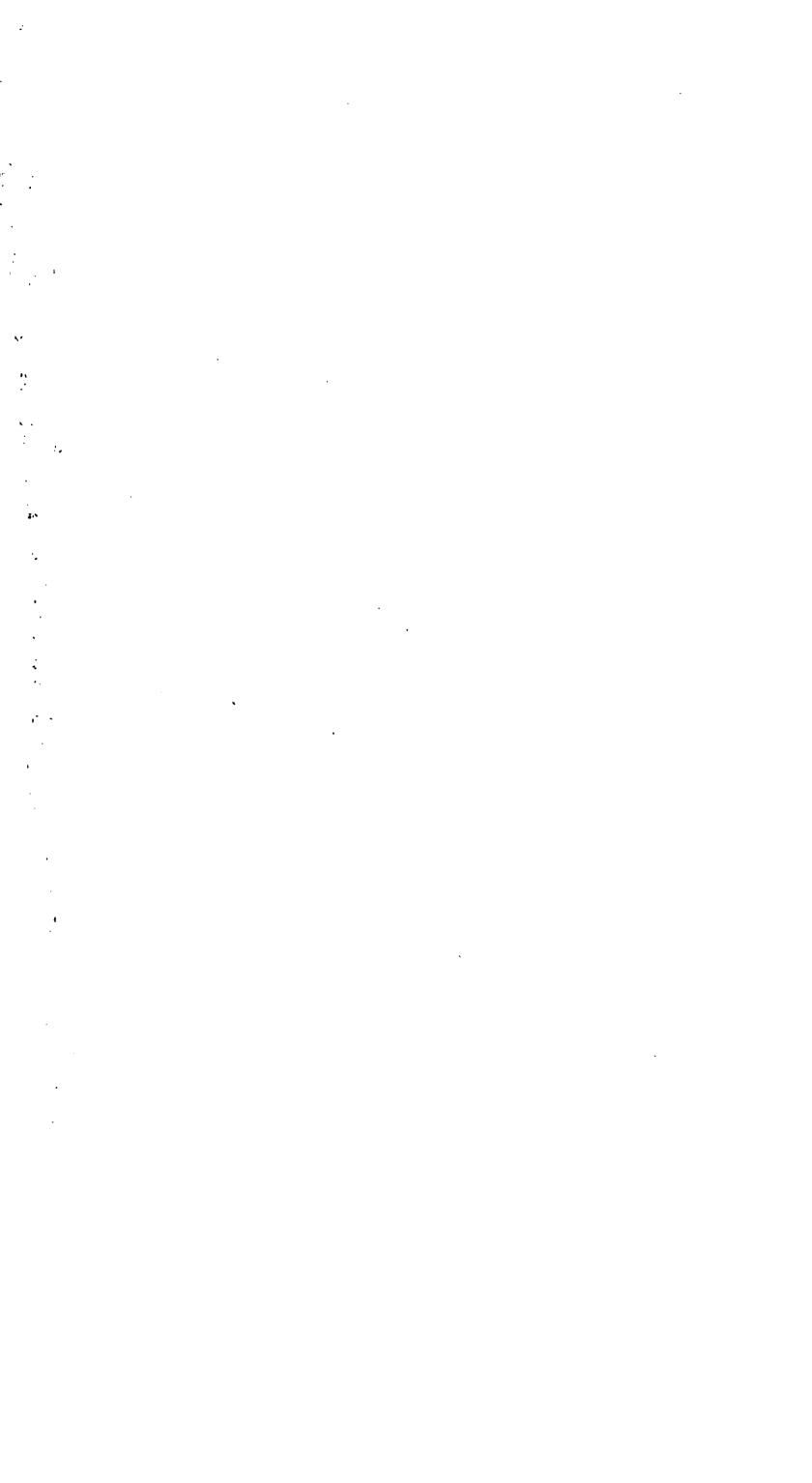

# D. BENJAMÍN VICUÑA SOLAR

Nació en la Serena, capital de la provincia de Coquimbo, el 5 de Marzo de 1837.

) : . . . 

## Á MI CABALLO

(IMITACIÓN)

La crin sacude, alza la frente y vuela.
(Heredia)

En horas de cansancio y de tristeza
Busco tu compañía,
Y admirando tu indómita fiereza
Me siento renacer á la energía.

Los montes y las fértiles llanuras Quedan atrás, muy lejos, Mientras mi frente azotan auras puras Y del sol me acaricían los reflejos.

¡Vuela corcel! te grito acariciando Las crines de tu cuello, Y obedeces alegre piafando, Altivo y ágil y cual·nunca bello.

En pos del viento, en infernal carrera, Devoras el camino, Alzando el férreo callo dondequiera De negro polvo espeso torbellino. Y los contrastes de la suerte olvido Con ánimo más fuerte; Soberbio como el ángel descendido Del cielo hasta los antros de la muerte.

Rebosando mi pecho de ternura

El corazón palpita,

No bien mis ojos la morada pura

Descubren ; ay! donde el amor me invita.

Y solitaria alli, testigo el cielo, Me hechiza su cariño; Arranques de un poético desvelo En su inocente candidez de niño.

Inspira amor su virginal sonrisa, Y en sus rasgados ojos No sé qué de divino se divisa Que alegra el corazón y roba enojos.

Oh! vuela compañero y la distancia Por compasión acorta: Que llegue presto á la sencilla estancia Donde la vida me parece corta!

Muéstrate dócil entregando al viento La espesa cabellera, Y entonces, amigo, me verás contento En brazos de mi tierna compañera.

Serena, 1860.

## EN UN ÁLBUM

Joven, hay seres que à la vida nacen
Mimados del destino,
Y tiernos se complacen
En derramar el bien en su camino:
Viven como las flores que las brisas
Agitan amorosas,
Porque son paraíso sus sonrisas,
Providencia sus almas candorosas.
El huérfano, el que llora,
Cuando el dolor acrece y sufre el alma,
Los buscan à toda hora
Como el viajero à la sombrosa palma.

Tú eres así: por el dolor ajeno Correr he visto de tus bellos ojos Lágrimas de piedad y de amargura; En palidez trocarse los sonrojos De la tersa mejilla, y de tu seno Arrancarse un suspiro de ternura! Cultiva ese tesoro
Que quizás ignorado en ti germina,
Él vale más que el oro,
Y es de ventura inagotable mina.
En tus tempranos años
Más realza tus bellas ilusiones,
Y al llegar á la edad de las pasiones
Ni penas llorarás ni desengaños.

Serena, 1860.

\* Verso del poeta chileno José A. Torres.

# Á UN JUNCO

Flor olorosa, junco idolatrado,
Aunque marchito estés, siempre á mi lado
Conmigo irás;
Como la sola prenda cariñosa
De tu hermano gentil, la niña hermosa
Que mi cariño supo arrebatar.

Tan puro cual tu aroma es mi cariño.
Sueño con ella sueños como armiño,
La hablo de amor;
Y en los dulces acordes de mi lira
La digo arrebatado lo que inspira
En mi alma su tierno corazón.

Pálido cual tus hojas al instante Se torna impresionado mi senblante Si á verla voy; Tiemblo como tú tiemblas en la rama Cuando sus ojos su amorosa llama Dirigen pudorosos donde estoy.

À veces como tú también doblego
Mi triste frente y al dolor me entrego,
¡Dolor cruel!
¡Amarla tanto, y no poder siquiera
Decirle que ella sola es la que impera
Como reina absoluta de mi ser!

Flor olorosa, junco idolatrado,
Tú fuiste más feliz, pues que á su lado
Te viste ayer;
Aun no he conocido ese consuelo,
No obstante es ella mi azulado cielo,
La encarnación sublime de mi fé.

Serena, 1860.

#### EL DESTERRADO

Nave que luces en la mar bravía
Tus blancas lonas de turgente lino,
Cuando leves el ancla y el camino
Dirijas; ay! hacia la patria mía:
Díle que allá en la noche y en el día
Va unido su recuerdo á mi destino,
Que triste y solitario peregrino
Morir ó libertarla mi alma ansía.
Que el pan del desterrado es muy amargo
Pesada y azarosa la existencia
Lejos del puro hogar de mis amores;
Que á vivir en tan misero letargo
La muerte es preferible y no la ausencia
De su azulado cielo y de sus flores.

Serena, 1859.

#### A GERTRUDIS

Como la golondrina en primavera Tiende sus alas hacia el patrio nido Así tú, en busca de tu hogar querido Nos abandonas hoy.

Y yo como un amigo desgraciado Que mira con dolor esta partida, En la hora más amarga de mi vida, Te envío un tierno adiós.

¡ Haberte conocido un solo instante Para supremo bien del alma mía, Y sintiendo por ti tal simpatía Verte luego partir!

Tú que sensible, cariñosa y buena Viertes doquiera celestial consuelo No olvides; ay! aqueste hermoso suelo, No te olvides de mi.

### Á ELISA

Ave del bosque de canto suave, Deja tu nido, ven á escuchar Los dulces trinos que ensaya otra ave Á las orillas del ronco mar.

Para que puedas llegar adonde Ella entre flores su nido alzó, Busca á la Fama que ella responde: — Elisa vive donde estoy yo: —

Mas si otra seña tu afecto anhela, Si algo sublime quieres oir, Despliega el ala y ansiosa vuela Hacia ese templo que ves allí.

Su teatro es ese y ese es su nido Y allí es donde ella debe cantar, Todos le prestan atento oido, Pues sabe á todos esclavizar.

Alli recogen su voz del cielo
Las almas tiernas con avidez,
Que al que padece le da un consuelo,
Y al que es dichoso nuevo placer.

Tanta dulzura, tanta armonia Puede sentirse, mas no explicar: Es una atmósfera de poesía, Que sólo brota donde ella está.

¡ Ah! Los jardines no tienen flores! Todas se encuentran bajo sus pies, Y las coronas de mil colores Yacen ciñendo su altiva sien.

### UNA LÁGRIMA

Como tiembla una gota de rocio Sobre el capullo de una fresca flor. Así he visto en tus ojos, ángel mío, Temblorosa una lágrima de amor.

Arrancóla el más casto sentimiento Á tu alma cual ninguna espiritual, Y la tierna emoción de ese momento De mi memoria no podré borrar.

Suelta al aire la blonda cabellera Caía en rizos en tu blanca sien, Y de tu pecho la efusión sincera Vendía tu amorosa palidez.

¡Cuán bella estabas de dolor transida Hiriendo más de un joven corazón! ¡Feliz el que te llame en esta vida El ángel tutelar de su pasión!

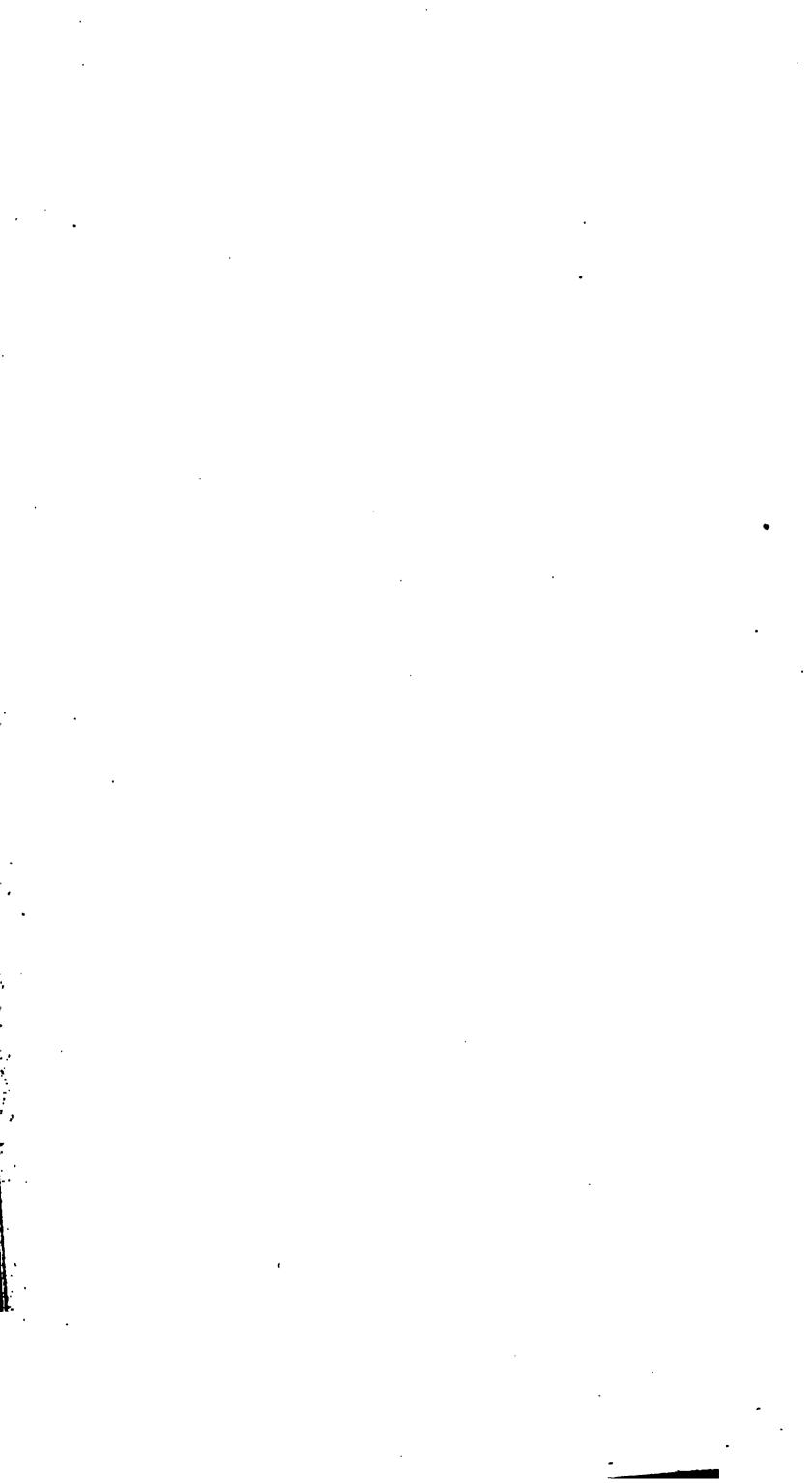

## DON JOSÉ ANTONIO TORRES

Nació en Valdivia en 1828 y ha hecho su educación literaria en Santiago. Consagrado al periodismo desde 1851, ha sido redactor en jefe del Mercurio de Valparaíso y del Correo literario y colaborado activamente en El Progreso, La Civilización y otras publicaciones. Ha dado á la prensa un notable libro titulado Oradores chilenos del Congreso de 1858; una leyenda en verso La hermosa Cadiére, y un curioso folleto sobre los Jesuítas. En 1859 fué desterrado al Perú por la administración Montt y estableció en Lima un periódico que tuvo corta existencia. En Marzo de 1864 falleció en Santiago, siendo su muerte sentida en todos los círculos sociales.

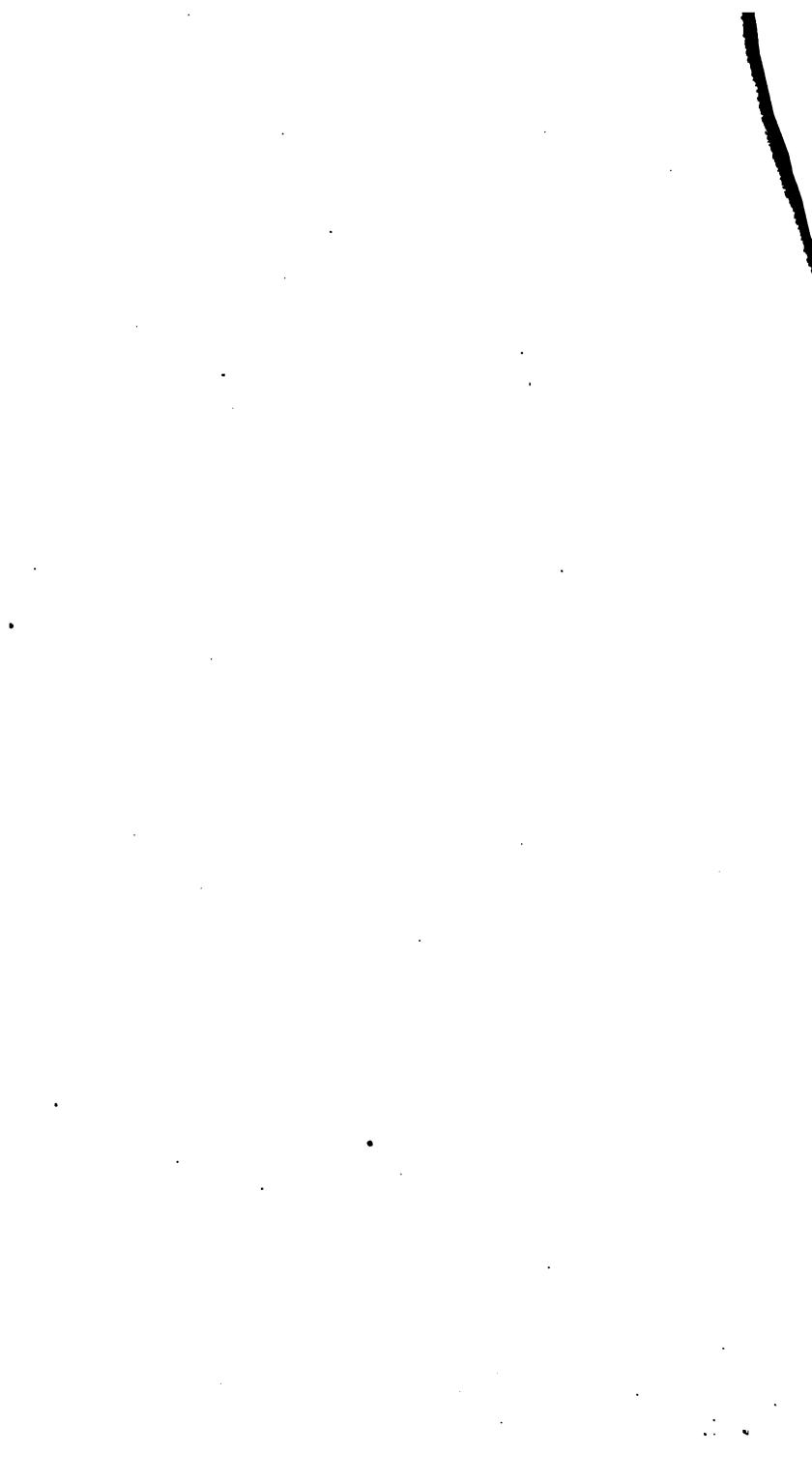

## Á UNA NIÑA ORANDO

Pidele à Dios que quite los abrojos Del camino que tienes que cruzar; Pidele, niña, que à tus bellos ojos Nunca se asome el llanto del pesar.

Ruégale aparte tu inocente alma Del fango de este mundo corruptor; Ruégale, niña, que á tu dulce calma Ni un recuerdo suceda de dolor.

Tú eres pura; tu voz á sus altares El ángel que te vela llevará: Dios alienta la vida en los pesares Y al lado de sus hijos siempre está.

La voz de la inocencia llega al cielo; Pronuncia sin temores tu oración; La Madre del Señor tiende su velo A quien eleva á ella el corazón. Ella protege los preciosos años De la Virgen que implora su favor Y en medio de los pérfidos engaños Sobre ella vela con materno amor.

Ora, niña. La voz de tu inocencia El cielo complacido escuchará Y bella y siempre pura tu existencia En el mundo tranquila brillará.

## Á UNA ARTISTA

Tú eres feliz, ; mujer! en tu camino El mundo arroja delicadas flores; Entregado á la gloria tu destino Lo embellecen la luz de los amores; Que al escuchar tu canto peregrino, Á los suaves y dulces resplandores De un cielo de placeres y de gloria, El ángel del amor traza tu historia.

Que siempre brille en tus chispeantes ojos La sonrisa del alma y por tu frente Cruzar se mire en rápidos antojos Sombra feliz de inspiración ardiente. Al corazón cobarde los abrojos, Todo lo bello al corazón valiente: Esta es, mujer, del mundo la sentencia... Que brille pues altiva tu existencia. Si una flor de tus sienes desprendida En tu alma va à sembrar un sentimiento, No ante ella te doblegues abatida; Deja esa flor que la deshoje el viento. No todo se marchita en esta vida, El genio tiene su inmortal asiento Y en sus variados mágicos pensiles Donde una flor perece, brotan miles.

# DEBAJO DE LA SOMBRA DE NAPOLEÓN

(EN UN ÁLBUM)

Por el traidor británico enjaulado En una roca lúgubre y sombria, Bajó al sepulcro el héroe que amarrado Miró á su carro el universo un día. Desde entonces de nubes se ha cargado El horizonte de la Albión impía Que cuando avanza al porvenir le espanta La sombra que á su paso se levanta.

### **DESEOS**

(IMITACIÓN DE UN POETA PORTUGUÉS)

Si fuera la luna que brilla en el cielo Quisiera en tu seno mi luz reflejar; Tus lindos cabellos soltara á los vientos Si fuera en las playas la brisa del mar.

Si fuera del prado sentido murmullo Tu voz inspirada quisiera imitar; Si fuera alguna ave, preciosa y cantora, En tu hombro de nieve me iría á posar.

Si fuera entre flores la flor más preciada Quisiera á tu vista por siempre brillar; Si fuera una blanca paloma inocente Tus dulces caricias quisiera gozar. Si fuera una rima de verso sencillo Por esos tus labios quisiera pasar; Si fuera una lira de cuerdas doradas Quisiera en tus manos sentirme vibrar.

Mas yo no soy astro, murmullo ni lira, Ni ave, ni rima, ni brisa del mar; Soy hombre que sufro, que siento, que amo, Que el cielo quisiera poderte brindar.

# ; ADIÓS!

¡Adiós, hermosa niña, mi ángel bello, Sol que alumbraste mi existencia herida! Tú fuiste mi ilusión, fuiste un destello Que Dios mandó á la mente dolorida... Dame un rizo no más de tu cabello Y parte...; adiós, mi vida!

¡Ay! no eres tú feliz, mi dulce encanto!
Miro rodar por tu mejilla el lloro...
Eso me dice que me quieres tanto
Como yo á ti, con entusiasmo adoro.
Tú también al pensar en la partida
Lloras...; adiós, mi vida!

Yo buscaré una cándida paloma, Y cuando triste el sol vaya muriendo Yo la enviaré por la escondida loma Mis quejas á tu ausencia repitiendo...; Adiós pues, alma mía! Luz perdida De amor...; adiós, mi vida!

Cuando la noche llore en tus cabellos El rocio que guardan las estrellas Esa paloma te hablará de aquellos Días de nuestro amor, ¡horas tan bellas! Llora, mi dulce bien, que es muy sentida La ausencia...; adiós, mi vida!

Si en tus jardines al nacer la aurora Sola te encuentras, ó en la tarde triste Si tu alma tierna nuestra ausencia llora; No olvides que en ti piensa el que quisiste, Que el que ama tanto como yo no olvida... ¡Adiós, adiós, mi vida!

## Á LUZ

(IMPROVISACIÓN)

Eres, Luz, la luz del cielo, Aquella luz que ilumina Al que sin luz peregrina En este maldito suelo, Eres luz que da consuelo.

Y cualquier luz por muy pura Ante ti, Luz, no fulgura Y oculta su resplandor... Si brinda tu luz amor Alumbra, Luz, mi ventura.

# LIRA BOLIVIANA

•

### DON RICARDO BUSTAMANTE

La reputación del señor Bustamante lo coloca en primera línea entre los poetas de Bolivia, y los periódicos europeos y americanos se han apresurado siempre á reproducir sus inspiradas composiciones. La política de su patria lo ha obligado muchas veces á vivir proscrito en Europa, Chile, Confederación Argentina y el Perú. Últimamente desempeñó el cargo de Enviado extraordinario de Bolivia en Lima. En la actualidad reside en La Paz y cuenta treinta y nueve años.

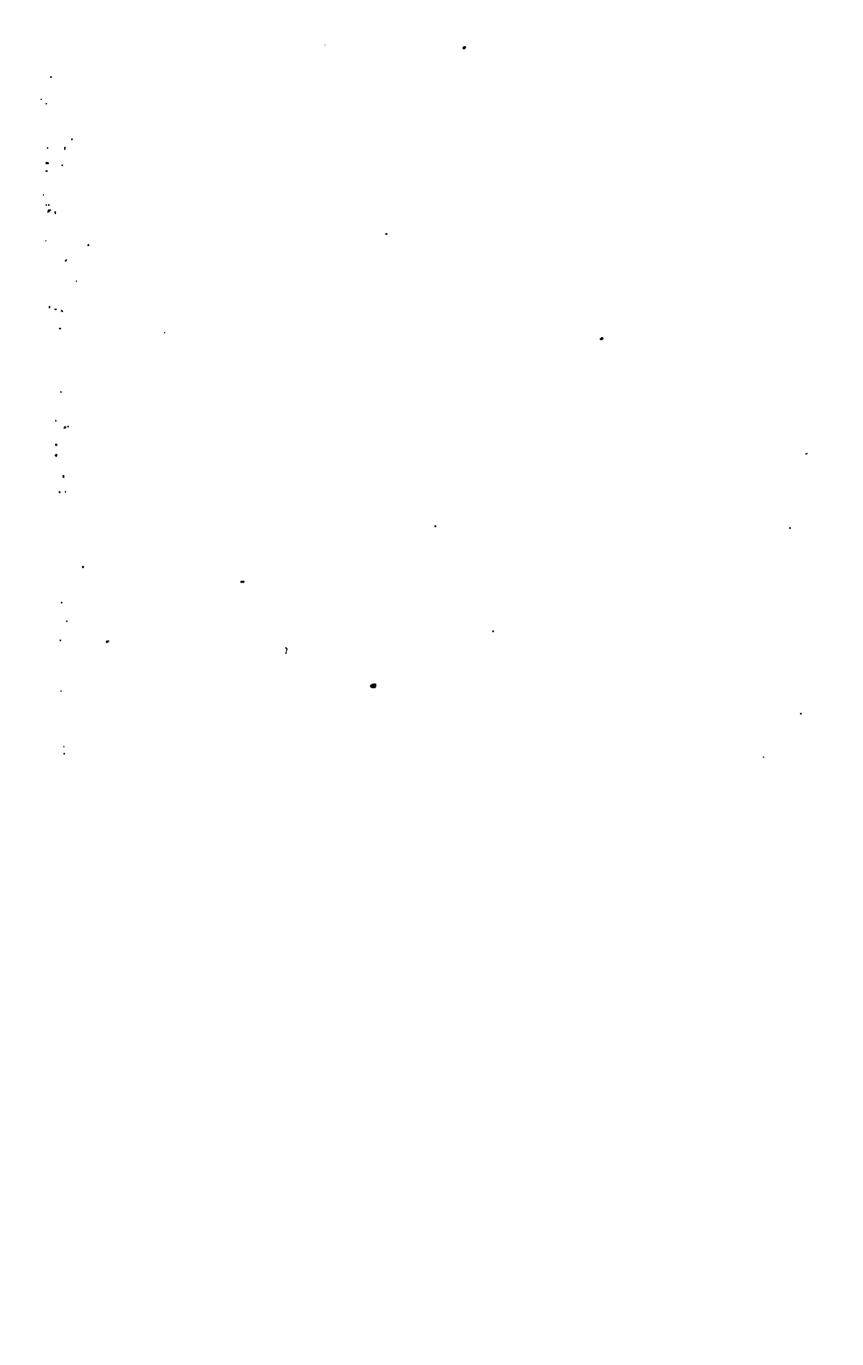

# DESPEDIDA DEL ÁRABE Á LA JUDÍA

## DESPUÉS DE LA CONQUISTA DE GRANADA

(CANCIÓN) ·

¡Regresa à tus hogares, bella hija de Israel! Te traje de tu tribu para encantar mi vida; Mas ya perdió sus galas mi tierra prometida; Nodan sus huertos fruto, ni dan sus bosques miel... ¡Regresa à tus hogares, bella hija de Israel!

Tus pies ya están desnudos, tu frente está sin velo, Tus trenzas ya no adorna mi amor conflores bellas; ¡Ay! deja para siempre mi noche sin estrellas, No alteres tu sonrisa con lágrimas, mi cielo... Tus pies ya están desnudos, tu frente está sin velo.

¡ Ay! véte; mi morada te brinda sólo hiel;
Mis fuentes ya han perdido sus ondas cristalinas;
No hay ecos armoniosos ni sombra en mis colinas;
Diamelas no produce la planta en mi verjel...
¡ Ay! véte; mi morada te brinda sólo hiel! ...

Vé, anuncia á los desiertos el triunfo de la Cruz; Vé y diles que el Cristiano rompió la media-luna; Que el hijo del Profeta tal mengua en su fortuna Ya esconde en los sepulcros, huyendo de la luz... Vé, anuncia á los desiertos el triunfo de la Cruz.

Mi hermana, mi querida, mi compañera, ¡ adiós! Bello ángel de mi Arabia, sol puro de mis días, Que en ellos derramabas amores y alegrías, Te vuelve á tus palmeras; yovoy de muerte en pos. Mi hermana, mi querida, mi compañera, ¡ adiós!

Buenos Aires, 1839.

## EL JUDÍO ERRANTE Y SU CABALLO

#### **AHASVERO**

SI YO ERRANTE MALDITO... fuese acaso Un jabalí acosado por los canes, Precipitara mi penoso paso Á un abismo sin fondo, en mis afanes.

Si fuese de árbol seco seca rama Que olvidó el leñador en su camino, Á dar yo fuera macilenta llama Al hogar del humilde campesino.

Si yo fuese un insecto, buscaría Bóveda sepulcral en donde yerto Reposase un cadáver; é hilaría Allí mis telas á la faz del muerto. Tú, leñador de Nazareth, recoge En la ruta ese leño carcomido; Sepulturero de Belén, me arroje Al fin tu brazo en la mansión de olvido.

¡ Oh! Gran Mártir, envuelve en tu sudario Mi humano ser, de muerte soñoliento; Dame tumba en la roca del Calvario: ¡ Piedad! Cristo, piedad por mi tormento.

« Otros tomen mi túnica » — dijiste — « Para ti dejo de la hiel las sobras... » Y yo errabundo voy bebiendo triste Esa hiel con la hiel de mis zozobras.

Ebrio con ella, mis rodillas ceden Cual las de un sibarita en sus excesos: Ir adelante ya mis pies no pueden, Que se han gastado de marchar mis huesos.

Rey de las tumbas, tu morada amiga Busco sobre la tierra peregrino. ¿ Dó está ese techo que en la noche abriga Al viajero cansado del camino?...

Como el buitre he cavado en los escombros De las ciudades á mi paso abiertas; Se han dislocado de zapar mis hombros, Y hallé cerradas por doquier tus puertas. Te he buscado en las ruinas; y en los mares Cuyo azul es sombrio cual tu manto; Te busqué con afán en los lugares Do sólo reinan soledad y espanto.

Fui á buscarte al confin de los desiertos Cuya sabana inmensa parecia Á mi vista el sudario de los muertos, Ni alli tu sombra se mostró en mi via.

¡Oh! no poder morir!..; Estar ansioso De la muerte y no verla, cielo santo! ¡En marcha siempre sin hallar reposo, Ó queriendo llorar, faltarme llanto!...

#### EL CABALLO

Amo y Señor, yo escucho Tus penetrantes quejas, Y no la muerte quiere Dar fin à tu clamor. — Ya de mis crines bajan Al suelo las madejas En sangre destilando Mil gotas de sudor.

Gastado está ya el freno En mi sedienta boca; Mis lumbos no pudieran Tu cuerpo soportar; Tu cuerpo tan pesante Con aflicción que toca, Señor, en el extremo De hacerme á mi llorar.

Soy viejo; y tu camino Se alarga á cada paso, Marchamos todo un lustro, Y siempre...; más allá!— De un polo al otro polo, De oriente hacia el ocaso La tierra en todos rumbos Hemos corrido ya.

¡Oh! basta! — Sólo el musgo Que crece en las ruinas Me sirve de alimento Del cielo por merced. Jamás por do marchamos Hay fuentes cristalinas, Y el charco de tus lágrimas No aplaca, no, mi sed.

Si me amas, Señor, deja Sepultos mis despojos Bajo este suelo fértil Do voy quiza a morir, — De postración fallezco, Mas al cerrar mis ojos Tu pena y no la mía Me aflige...

#### **AHASVERO**

De partir Es hora.

EL CABALLO

Ya no puedo, Cansado estoy...

#### **AHASVERO**

Un día Y nada más me lleva : — Descansarás después.

#### EL CABALLO

Leal á tus mandatos,
Tu suerte seguiría
Mil años; pero falta
La fuerza ya á mis pies...
Me falta ya el aliento,
Me pesa ya la piel...
¡ Señor!... llegó el momento...

#### **AHASVERO**

¡ Murió el caballo fiel!..

rió! — También me deja — ; y todo muere! i tan solo sujetarme quiere

La maldición de Dios á la existencia. Colmada ya mi copa de amargura, Señor, revoca mi fatal sentencia; ¡ Déjame al fin tocar la sepultura! —

Mi compañero en secular jornada, Sus ojos ya ha cerrado, Y de su cuerpo helado Yo haré, Señor, almohada ¡ Para dormir el sueño de la nada!..

¡En vano!¡En vano! — que con voz tremenda Me grita el cielo: — « Por terrestre senda Caminarás errante Hasta el fin de los siglos. — ¡Vé adelante!..

París, 1844.

# Á LA LUNA EN EL MAR

Lenta y tranquila señoreando el mundo, Globo argentado, tu fulgor derramas Sobre los mares, que á tu aspecto dóciles Su impetu aplacan.

Si ellos, mirando tu amorosa lumbre, Refrenan luego su terrible saña, También tu vista la aflicción del triste Súbito calma.

La vida al hombre le presenta siempre Lóbrega noche por do incierto marcha; Y son los astros que su senda alumbran Fé y Esperanza.

En ti á esos genios tutelares miro; Y cada rayo de tu luz que baña Mi frente, un mundo de consuelos dulces Brinda á mi alma. Y pues te estoy contemplando Surcar ese mar del cielo, Tú eres, oh astro, mi consuelo Mientras me voy alejando Del americano suelo.

Cuando se agrupan en contorno tuyo Las nubes densas y tu disco enlutan, Y giras luego sobre azules campos Limpida y pura;

Que es así, pienso, la existencia humana Cuando las penas su horizonte anublan; Pero que luego de la dicha el astro Sobre él ya cursa.

Este tan grato pensamiento alienta Mi herido pecho, y en mi rostro enjuga Raudal de llanto que correr tú has visto, Plácida luna.

Si gratos sueños me inspiraste un día Con mil promesas de fruición futura, Hoy en tu lumbre ya mi mente, sólo Consuelos busca.

> Y así te estoy contemplando Surcar ese mar del cielo; Y eres, oh astro, mi consuelo Mientras me voy alejando Del americano suelo.

Sobre este valle de miseria y llanto Vagué sediento de amorosas dichas, Y al fin, de un ángel, á tus tibios rayos, Vi la sonrisa.

¡ Oh casta reina de amorosos sueños! Eres la fuente donde amor se inspira ; Y á tu luz canta ruiseñor amante Sus melodías.

Siempre à su pena consolante bálsamo Halló en tu lumbre quien lloró perdidas Las dulces horas en que amor le hiciera Beber delicias.

Si en triste ausencia dos amantes gimen, Á un mismo tiempo sus miradas fijan En ti, y sus almas por tan dulce acuerdo Se comunican.

> Y así te estoy contemplando Surcar ese mar del cielo; Y eres, oh astro, mi consuelo Mientras me voy alejando Del americano suelo.

Hay quizá algunos, que jamás contemplan Con hondo halago tu radiante espejo, Ni en él descubren la sagrada cifra De los recuerdos. Como el mendigo que del sol los rayos Busca en los días del adusto invierno Para que tibio de la sangre el curso Torne á su cuerpo,

Tal quien presiente de ilusiones muertas Dentro del alma difundirse el hielo, Alivio alcanza de tu lumbre amiga Con el aspecto. —

¡ Ay! si cruzando procelosos mares Distante, oh luna, de mi patria muero, ¡Oh! no á mi tumba solitaria niegues Tus rayos bellos.

> Y pues te estoy contemplando Surcar ese mar del cielo; Tú eres, oh astro, mi consuelo Mientras me voy alejando Del americano suelo.

> > En el Atlántico, Abril, 183'

## ÚLTIMO ADIÓS Á BUENOS AIRES

SONETO

Dejando en pos su manto de escarlata El astro-rey desde el cenit desciende, Y hacia la parte de los rayos tiende Triste la vista su mirar dilata.

En tanto mi alma su dolor desata En mustios ayes, si las ondas hiende Rauda la nave que ya el sur desprende De los confines del undoso Plata.

¡ Adiós!... de nuevo, Buenos Aires bella: ¡ Adiós!... tierra de mi amor; — nodriza Del tierno infante que á tus playas vino: Gimiendo aparto de tu hogar mi huella, Mientras sus flancos sobre el mar desliza La barca, al viento con que se hincha el lino.

Á bordo del Joseph, Abril 1839.

### PENSAMIENTO EN EL MAR

I

Rueda el carro de la noche; Mas las nítidas estrellas Que son polvo de sus huellas Dan luz al inmenso mar; Sobre cuya faz, vestigios Ver sueña la menta mía Del navegante que un día Fué la América á buscar.

Esa América, mi patria
Que con lágrimas hoy dejo, —
De cuyo verjel me alejo
Con la angustia del morir. —
Oh tierra del sol, tus hijos
Siempre amaremos tu nombre,
Aunque herencia no es del Hombre
Que te vino á descubrir.

Rueda la noche, — arrobado Se encumbra mi pensamiento Para ver del firmamento La esplendente inmensidad; Desciende luego y contempla De este elemento terrible Sobre la esfera movible Copos de lumbre brillar.

Rueda la noche, — y en tanto Aqui sentado en la popa Pienso divisar de Europa La tierra continental: Vano pensar, cuando miro Dormir silencioso al viento, Y el soplo en mi frente siento Del calor ecuatorial.

Sólo descubro á distancia Sobre las ondas inquieto Tan colosal esqueleto Que á los astros va á tocar: Es un bajel que sus velas Por la calma ha replegado, Y allí duerme columpiado Por la ondulación del mar.

¡ Ay! y cuántas existencias De la tierra así alejadas, Por un leño van guardadas Contra el rígido furor De indomables elementos, Que si ahora contemplo mudos Despertarán más sañudos En el venidero albor.

Si hay una oculta balanza
Que guarde á un lado la vida
Á otro la parca temida,
Siempre en vaivén desigual,
Se inclina más sobre tierra
El que á la vida contiene,
Y más peso en el mar tiene
El de la muerte fatal:

Que en él, los vientos, el rayo, Las borrascas destructoras, Amagando á nuestras horas Alzan su horrendo clamor: Y si hay algún don que iguale Moralmente esa balanza Sobre el mar, es la esperanza Que impone tregua al temor.

Á merced abandonando
De los vientos su destino
Este insondable camino
Llega el hombre á transitar,
Y da gracias al Eterno
Que así le guarda una vida,
Chispa flotante y perdida
Entre los cielos y el mar.

• • • • • •

Y entre este mar, que del caos Es la imagen palpitante, Cuando era el orbe un errante Globo en brumosa región, Y aquel cielo, tachonado De mil cuerpos luminosos, Sentimientos religiosos Subyugan al corazón.

Aqui el mortal, resignado
Se despoja de su orgullo
Escuchando ese murmullo
Que lo llena de pavor,
Y su ferviente plegaria
Entre el zumbido del viento
Instintiva hasta el asiento
Se levanta del Señor.

Mas después que el alma ansiosa Á lo infinito se encumbra, Do el encanto la deslumbra De la inmensa creación, — Humilde á admirar desciende El genio que Dios al hombre; Y el labio entonces el nombre Pronuncia del gran Colón.

Nombre, que el viento parece Dilatar por este espacio, Que el mar solo es el palacio Suficiente á su esplendor: Nombre, que el nauta pronuncia Cual un himno de esperanza Cuando sigue á la bonanza De las ondas el furor.

#### II

También doy á tu nombre una armonia, Oh gran Colón, en medio de los mares, Cuya ardua y eternal soberanía Te debe el Universo; — y los altares De tu gloria que al tiempo desafía Son de ese mundo virgen los lugares, Donde estatuas jamás te alzó la mano De un hijo tuyo (1) ni del viejo hispano.

Queriendo un día el Hacedor del mundo Revelar al antiguo continente Un hemisferio ignoto, su fecundo Rayo de luz tendió sobre tu mente. Así inspirado, con ardor profundo Corriste á mendigar de gente en gente De algún monarca protección mezquina Cuando contabas con la luz divina.

(1) Téngase presente la fecha en que esto se escribió.

Los unos vegetando en la desidia Incrédulos tu aviso desdeñaron; Te oyeron otros, y con torpe envidia Antes que tú á los mares se lanzaron; Mas el conato de tan negra insidia Luego las ondas con furor burlaron... Otros te dieron con el vulgo todo De impostor ó demente el vil apodo.

Tus sueños comprender le fué al fin dado Á la matrona augusta, cuya gloria
Es fanal que en la noche del pasado
Brillará eternamente; — su memoria
Siendo á par de la tuya fiel dechado
De fama terrenal no transitoria,
Á la egregia Isabel que unió su nombre
Al gran portento que auguraba un hombre.

De ver cumplidas tus empresas claras Cuando la España saludó ya el día, Con humilde fervor ante las aras Imploraste merced; — y de María Dando el nombre á la nave en que zarparas, Te viste en alta mar, sin otra guía Que tu numen feliz, tu ardiente anhelo Y la adorable bendición del cielo.

Así tu grande historia recordando Sobre esta senda misma que el primero Tú transitaste, y que ahora voy surcando, Más que contra las ondas, considero, Que te afanaste con vigor luchando Contra el bajo temor ó el altanero Vociferar de aquellos que perdida Creyeron en los piélagos su vida.

Y cuando contra ti ya furibunda Se amotino la turba amenazante, Con noble llanto que tu rostro inunda. Ante ella, te contemplo, suplicante Y con acento de verdad profunda Aconsejar la paz por breve instante; Y mi vida os entrego, les decias, Si la tierra no vemos en tres días.

Mas para hallar el suelo prometido Dos días, oh Colón, sólo bastaron; En ademán, entonces, compungido Á tus pies los cobardes se postraron, Admirando del cielo al escogido En aquél á quien antes ultrajaron, Mientras tú, rebosando en gozo tierno, Levantabas tus votos al Eterno.

Así, vertiendo en tu alma ardor fecundo, La llave te entregara el ser Divino Para abrir una puerta al Nuevo Mundo; Y al soplo de tu genio el leve lino Llevado por la faz del mar profundo, Te condujo, sublime peregrino, El velo á descorrer del hemisferio Que tal vez hoy sin ti fuera un misterio. Con tan inesperada maravilla; Cuánto lustre no diste á la corona
De los altos monarcas de Castilla!
La intrépida Isabel, sabia matrona
Te da asiento, oh Colón, junto á su silla;
En tanto que la fama te pregona—
El hombre que es en glorias sin segundo,
El gran descubridor de un nuevo mundo.

#### III

Mas; ay! breve tu fortuna
Fué, oh Colón; — solo un momento
Duró el noble acatamiento
De la humana admiración;
Que tus galas una á una,
Muerta ya tu Soberana,
Te arrancó la mano insana
De Fernando de Aragón.

Los sarcasmos de la envidia Dieron pábulo á tus penas. Y hasta infamantes cadenas Tu noble cuerpo llevó; Sin que de tanta perfidia Pusiera punto al delirio Tu virtud, que en el martirio Aun más grande se ostentó. Oh tú, que gozar debias
Constante y dulce ventura, —
Te abrigó la sepultura
Contra la horrenda maldad: —
Así acabaron tus días!
Y la americana tierra
Tus restos al fin encierra
Como fué tu voluntad.

El lugar de tu descanso
De pocos es conocido,
Ni el poeta allí ha vertido
Una lágrima inmortal.
Solo con ruido manso
En noches calladas, solas,
Batiendo hasta allí las olas
Cantan tu himno funeral.

Y mientras el sol fecundo
De tu gloria alumbre el templo, (1)
Serás para el orbe ejemplo
De humana vicisitud:
Que á todo genio da el mundo,
Cual galardón no precario,
La corona en un Calvario...
Y en la tumba — la quietud...

Agosto de 1839. -- Á bordo del Jean-Maurice.

(1) La América.

### SERENATA

Mientras la noche serena Nos envuelve en sus crespones, Debajo de tus balcones Sólo mi guitarra suena:

Y tú duermes, fementida, Sin que hieran tus oídos Las endechas y gemidos De un alma de amor henchida.

Despierta, bella tirana, Y abre luego tu ventana.

Al amor están brindando El silencio y las estrellas, De las hojas las querellas, Y del viento el soplo blando:

Y este ensueño de la vida, De dichas y goces lleno, ¿ Por qué tan sólo en tu seno No halla un instante cabida?

Despierta ¡ ay! bella tirana, Y asómate á la ventana.

Despierta, que vendrán luego Tras de tu sueño los años Trayéndote desengaños, Nieve á tu alma en vez de fuego;

Y también ha de venir El infortunio nefando Golpes á tu puerta dando... Y será forzoso abrir.

Antes que vengan, tirana, Abre al amor la ventana.

Y tras días de aflicción Cuando llegare la muerte Llenada verás tu suerte Sin la más dulce ilusión:

Ama, pues, antes que pase Con el tiempo tu hermosura; Que no hay noble criatura Si en amar no se complace.

Despierta, hermosa tirana, Que te aguardo en la ventana.

Buenos Aires, 1838.

# ODA Á LA LIBERTAD

Ved, ya desciende á la oprimida tierra Los hierros á romper la libertad.

ESPRONCEDA.

T

Sagrada Libertad, que refulgente
Sobre el mundo hoy levantas ya la frente
Ciñendo en torno virginal diadema,
Do en lumbre escrito resplandece el lema
— « No más esclavitud ó no más vida! » —
Yo te saludo conferviente anhelo,
¡ Oh virgen descendida

Del alto solio al miserable suelo!

...

### II

Ya de tus rayos al fulgor tan sólo
Que cunde y brilla desde polo á polo,
Despavoridos los tiranos huyen:
Ya del crimen las aras se destruyen
Al resonar tu nombre por el mundo,
Y mil pueblos, gigantes se levantan
De letargo profundo,
Que alegres te saludan y te cantan.

### III

La humanidad en tenebrosos días
Ha invocado tu nombre; y tú dormías
De horrendo oprobio bajo el triste manto, —
Cuando al hombre su sed con solo llanto
Le fué dado apagar, — cuando mordía,
Hambriento de ser libre, la cadena
Que su cuello oprimía,

Que su cuello oprimia, Siendo aun el alma, cual su vida, ajena.

### IV

Dios, dando al hombre la existencia, quiso Hacer de ti la luz del Paraíso;
Sol que alegrando la terrestre senda,
Los pueblos todos de su amor la prenda
Vieran en ti, creciendo tan lozana:
Mas; ay! dispuso de otra suerte el hado
Cuando la estirpe humana
Sucumbió bajo el yugo del pecado.

### $\mathbf{V}$

Pecó el hombre, y maldito por el cielo Su Edén florido vió trocarse en duelo; Y, oh Libertad, entonce te eclipsaste, Ó, cual Dios, al mortal abandonaste; Quien sumido en tinieblas, precipicios Halló doquiera que llevó su planta,

Y de los altos juicios La severa lección que nos espanta.

## VI

Siglos sin lumbre, cual un soplo inerte,
Pasaron sobre el mundo, — y con la muerte
Se ocultaron ya mil generaciones
Que han besado los duros eslabones
De humillación servil; y al cielo plugo
Que impotente el mortal, destino infando
Bajo de férreo yugo

Soportase á sus déspotas odiando.

#### VII

Y en esos siglos de sopor, marchita Cual planta mustia, retoñar bendita, Oh Libertad, quisiste; mas la mano De la ignorancia, como vil gusano, Secó tu savia; y á dormir volvías; Tu faz cubriendo funeral sudario, —

Y el hombre nuevos días Contando de martirio en su calvario.

### VIII

Así en la Grecia, en Roma... en las Castillas Se alzó la Libertad, — hubo Padillas. Mas, ¿ qué es de un libre el corazón ardiente De la turba servil contra el torrente? Esos héroes insignes combatieron Por Libertad; pero morir con gloria Tan sólo consiguieron Legando ejemplos grandes en la historia.

### IX

La antigua tierra te negó pues vida...

Que eras flor de otro mundo, — y escondida

De virgen suelo en la región lejana,

Imperabas allí cual soberana:

Y el gran Colón errante por los mares

Al ver cumplido su constante anhelo,

En los nuevos lugares

Te encontró, Libertad, numen del cielo.

### X

Y al viejo mundo conduciendo ufano El atrevido navegante hispano Plantas preciosas, ricas pieles y oro, Tal vez no á su pesar llevó un tesoro Que era el supremo bien del indio errante, Un metal más preciado, piel más bella, Flor más pura y fragante, La Libertad, en fin, fulgente estrella.

### XI

Á su brillo la Europa de su sueño
Despertóse al instante, y en el ceño
De los tiranos se pintó el espanto;
Y cual los guardas que el sepulcro santo
Velaban de Jesús, despavoridos
Todos huyeron al alzarse erguida
Á pueblos oprimidos
La Libertad radiosa dando vida.

### XII

De la América el hijo, asimilado, En tanto, al ente vil, se vió privado De su más caro bien, y perseguido Cayó en la servidumbre y el olvido. Así tres siglos de opresión amarga Arrastró la cadena, pero luego Tras de noche tan larga Del templo sacro reanimóse el fuego.

## XIII

¡ Ay! cuando el Inca al Hacedor del mundo Adoraba en el sol, padre fecundo De natura, tal vez á ti en la luna, Como á la maga que meció su cuna, En mirarte feliz se complacía; Que cual la reina de la noche hermosa Raudal de poesía Tu luz derrama, Libertad preciosa.

### XIV

Otra vez, y mil más, se alce mi canto Para decirte; salve! numen santo; Lucero precursor del bien seguro Que brilla en los destinos del futuro. Tú acabas de surgir y ya potente Vas destruyendo, semejante al rayo,

Á esa turba insolente Que postró al hombre en el servil desmayo.

### XV

Si en tu misión, empero, te adormeces Infante hoy día y vacilante á veces, Ya se columbra porvenir risueño En el que nunca para ti habrá sueño. Tú de la esclava humanidad el faro Serás, oh Libertad; y en las victorias

Que alcance con tu amparo Podrá ella un día blasonar de glorias.

### XVI

Si los delirios de la mente humana Á veces de la oculta y soberana Ley de los mundos el misterio hienden; Si las almas después que al cielo ascienden Á este misero valle tornan puras Entre materia nueva aprisionadas; —

Tan sublimes locuras Si las viese el mortal verificadas ...

## XVII

¡ Oh Libertad! cuán férvido contento Probara mi entusiasta pensamiento Á encontrarte llegando, ya Señora Del orbe entero; — que tu cetro adora Desde hoy, mil himnos á tu ley cantando, Al ver que surges de una noche obscura, Las sombras disipando Como el astro eternal de la natura.

París, Julio 1841.

## BENDICIÓN PATERNAL

Á MI HIJA ANGÉLICA.

Dormido yo sueño contigo, hija mía; Despierto me gozo pensando en tu bien: Angélica, mi alma por ti se extasía Y al cielo le pide que un ángel por guía Te dé, reflejando su luz en tu sien.

Amarga es la vida; y el solo consuelo Que en ella se alcanza lo da la virtud. El roce del mundo marchita cual hielo Las flores del alma, delicia del cielo, Que en él nos conquistan la eterna salud.

La vida es un caos; y á Dios en mis preces Por eso le clamo que vele por ti: Hoy, hija, en tu planta balsámica creces, Y plácida al viento del alba te meces En huerto encantado cual blanco alhelí. Las dulces promesas que en tiernos dictados Prodiga á la infancia la voz maternal, Hoy día te infunden mil sueños dorados; Mas; ay! vendrá el tiempo de ver alterados Los goces presentes á influjos del mal.

De alegre inocencia se agosta esa palma Que dió con sus sombras abrigo á la flor, Si empero se llora perdida la calma, Las lágrimas, hija, son sangre del alma, Y alienta, quien llora, virtud y vigor.

No quiero en tu pecho verter de tristeza Las hieles que el mio temprano bebió: Tu mente, santuario de paz y pureza Que ignore por siempre de cuanta aspereza Mi senda en la vida la suerte cubrió.

De rosas vestida, mi Angélica amada, ¡Qué encuentres la tuya cual rico verjel! ¡Qué siempre, en tus días, de Dios la mirada Convierta esta flébil terrestre morada En valle risueño con lagos de miel!

¡Oh! nunca el destino te brinde amargura!
¡Virtud te dé el Cielo, talento y candor!
¡Un ángel preserve con mano segura
De pliegue sombrio tu frente tan pura!
Oh; Angélica amada, mi angélico amor!

Dormido yo sueño contigo, hija mia; Despierto me gozo pensando en tu bien: Angélica, mi alma por ti se extasía Y al cielo le pide que un ángel por guía Te dé, reflejando su luz en tu sien.

Lima, 1º de enero 1862.

## DON DANIEL CALVO

El señor Calvo es nacido en Sucre donde actualmente reside ejerciendo la profesión de abogado.

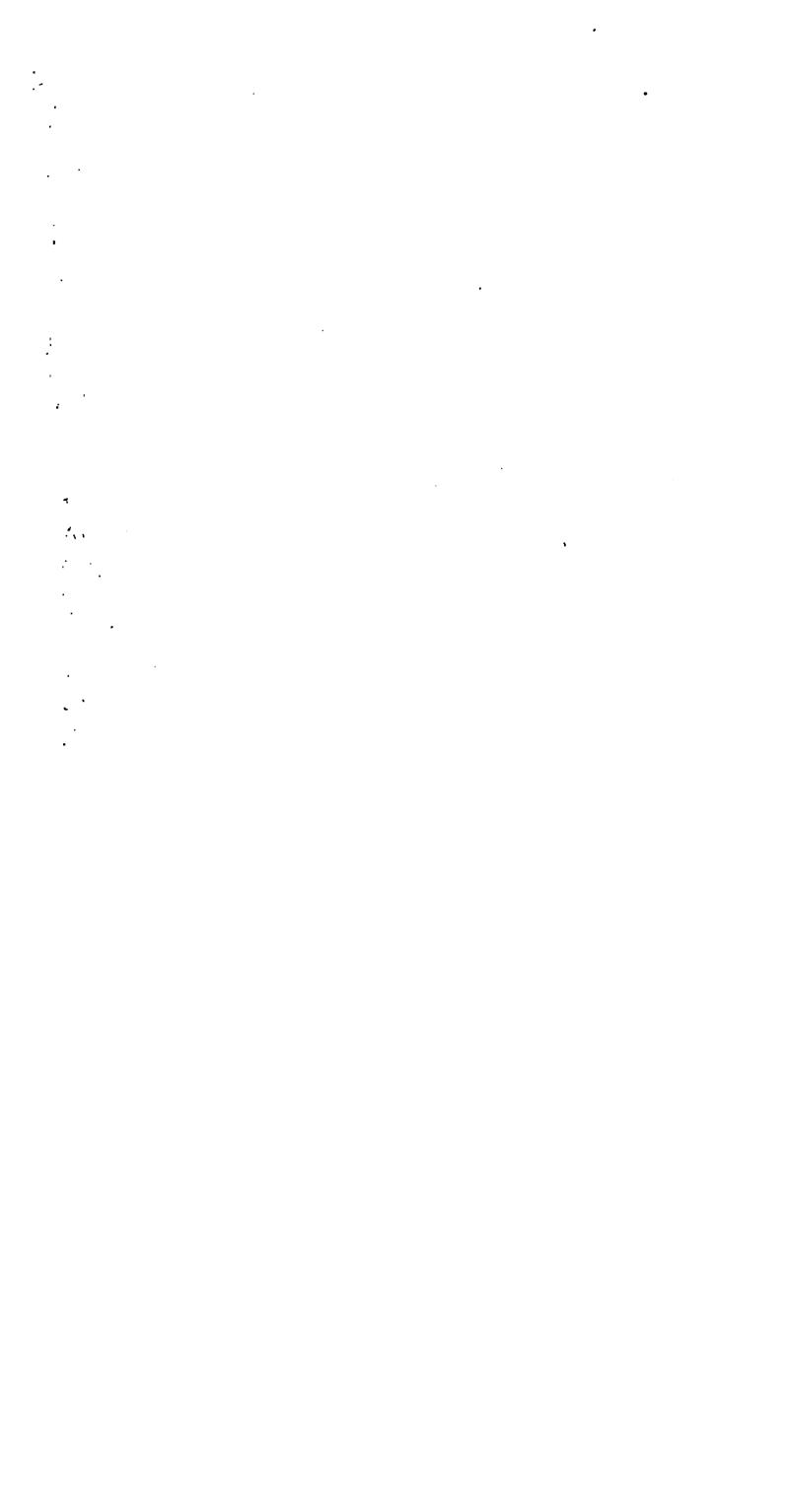

### EN LA HORA DE DOLOR

Ι

Yo soy de aquellos seres que pasan sin ser vistos, Envueltos entre sombras, hoja que lleva el viento, Pájaro que preludia fatídico lamento, Errante peregrino que gime sin cesar. Yo soy como la nave que cruza un mar inmenso, Perdida en el espacio, sin rumbo, sin estrella; Y así como la nave apenas una huella Tras de mis pasos deja mi vida de pesar.

¡Soy hombre!.. Las pasiones devoran despiadadas Mi seno do se encienden volcánicos ardores; Soy un ser de miserias, de pena, de dolores, Sin nada más que un puro, sensible corazón. Doquier que miro el llanto misojos también lloran: Lo grande me conmueve, lo bello me extasía: Á todo lo que es noble responde el alma mía Y todo lo que es santo le arranca adoración.

## II

Es Viernes Santo. El ara desierta y solitaria Ofrécese à la vista con gravedad severa: Del templo en el espacio se escucha lastimera La queja que alza al cielo la abandonada Sión. Ay! dice que sus hijos perecen à millares, Que están sus campos secos, sus templos demolidos, Sus sacerdotes tristes, que es suelo de gemidos, Que todo allí es tremenda, fatal desolación.

Es Viernes Santo. Alumbran los fúnebres blandones El tétrico santuario con claridad sombria:
La música resuena fingiendo la agonia,
Las últimas congojas del Hijo del Señor.
Doliente como el grito del hombre que se abisma Triste como las luces que alumbran una tumba,
Terrible como el vuelo del abrego que zumba,
¡ Llega por fin la hora postrera del dolor!

Las naves majestuosas del templo se obscurecen Y rásgase en pedazos el velo del santuario: Solo el acento se oye pausado y solitario Del grave sacerdote que dice una oración. ¿Quién tiene, ay Dios!entonces tranquilo el pensamiento; Por qué frente no pasan mil nubes de tristura!; Ay!¿ quién no bebe entonces del cáliz de amargura Una gota de acibar que baja al corazón?

### III

Perdido yo del mundo en el camino Á ti vuelvo, Señor, el alma mía; Á ti vuelve un sediento peregrino Á beber en la fuente que solía.

Tú, la más pura adoración, consuelo Del ser que pasa en rápida carrera Por los desiertos páramos del suelo Para elevarse á la sublime esfera:

Tú, cuyo nombre el párvulo inocente Antes que otro á pronunciar alcanza; Luz que brilla en la noche de la mente; Bella y postrer visión de la esperanza:

Tú, Señor Dios, que amante en sacrificio Te ofreces por el hombre que es tu hechura; Padre de la virtud, censor del vicio, Oye la voz de humilde criatura.

Te invoco en el momento en que bajaste Á habitar el asilo de la muerte; Cuando cadáver yerto te encontraste, ¡ Tú, el Hombre-Dios, omnipotente y fuerte! Da á la campiña mies, jugo á las flores, Pan á los niños que por hambre lloran; Da á nuestro cielo vívidos colores, Gozo á los seres que el pesar devoran.

Concede al padre anciano en sus fatigas El reposo, ¡ Señor! No más sombrío ¡ Ay! le dejes gemir, no le maldigas, Pues que también te ruego por el mío.

En las madres; oh Dios! el sentimiento Conserva de bondad y de ternura; En sus rostros, Señor, brille el contento Y sus ojos nos miren con dulzura.

Mis labios se estremecen, Dios inmenso, Al pronunciar un nombre que yo adoro; Tú sabes que tan sólo en *ella* pienso, Que ella es mi ensueño, mi placer, mi lloro.

Para ella la ventura y la pureza, Los dulces sueños, las alegres horas; ¡ Ay! no obscurezcan nubes de tristeza El fúlgido esplendor de sus auroras.

En la hora de dolor arrodillado De esta iglesia en el duro pavimento, Yo te ruego también por el cansado Peregrino que baja sin aliento. Por el indio infeliz que no reposa, Por el negro que sufre la amargura De larga esclavitud, y por la hermosa Virgen que pisa nuestra tierra impura.

Por el que surca los revueltos mares Con terror contemplando la tormenta; Por el pobre cargado de pesares, Por el que sus postreras horas cuenta.

También ruego, Señor, por los que mueren Lejos del techo do pasó su infancia; Por los que el mundo y sus, placeres quieren, Por los que tienen en el mal constancia.

¡Inmenso Dios! En cuanto à mi te pido La sombra de una palma en mi desierto, Una voz que responda à mi gemido, Y para amarte un corazón abierto.

# ILUSIÓN

¡ Oh jóvenes, gozad! La vida es bella En vuestra edad de encanto; La luz de Dios á vuestro ser destella Un rayo virginal, fecundo, santo.

¡ Oh jóvenes, gozad! Es la mañana... Y obscurecerse puede el claro día; De su existir ufana Vuestra alma ardiente plácida sonría.

¿ No veis cómo se ostenta el horizonte Teñido de oro y rosa? ¿ No veis el valle, la llanura, el monte Revestidos de gala esplendorosa?

Para vosotros riza el arroyuelo Sus aguas cristalinas y sonoras, Alza el cóndor su vuelo, Y se suceden fúlgidas auroras. Bebed la inspiración y la ventura En el aire, en el sol, en la montaña, En la voz que murmura La plegaria de paz en la cabaña.

Vuestro es el mundo, si; tended las alas Por el espacio inmenso Y penetrad en las etéreas salas Que á los ojos oculta un velo denso.

Soñad en la amistad, pura y serena Como rosada nube; Invocad al amor, áurea cadena Que une al pobre mortal con el querube.

En vuestras nobles sienes palpitantes, Ardan chispas de gloria; ¡Oh jóvenes! soñad vuestros instantes Para siempre fijados en la historia.

Hasta que caiga la falace venda, Mientras palpite el corazón ardiente, Que vuestra barca hienda Las olas de este mar resplandeciente.

Mañana...; será tarde! El sentimiento Vuelve á un rincón del alma fatigada, Y el agrio descontento Pone en los labios copa envenenada.

Aunque mañana el sol alumbre claro La misma bella escena, Gemirá el corazón en desamparo, Viendo el mundo altravés de negra pena.

Que el mortal que ha sentido el dulce halago De ilusiones en horas de fortuna, Sabe que un genio aciago Viene después á no dejar ninguna.

# DON MANUEL JOSÉ CORTÉS

El nombre del señor Cortés figura honrosamente en la literatura y en la política de Bolivia. También él, como la mayoría de los poetas americanos, ha retemplado su inspiración comiendo el pan del proscrito. Matta, Blest Gana, Lillo y Torres en Chile; Bustamante y Ramallo en Bolivia; Pardo, Larriva, Marquez y Palma en el Perú, se han visto perseguidos y desterrados.

El señor Cortés ha sido hace poco tiempo Ministro de Estado y cuenta cuarenta y tres años.

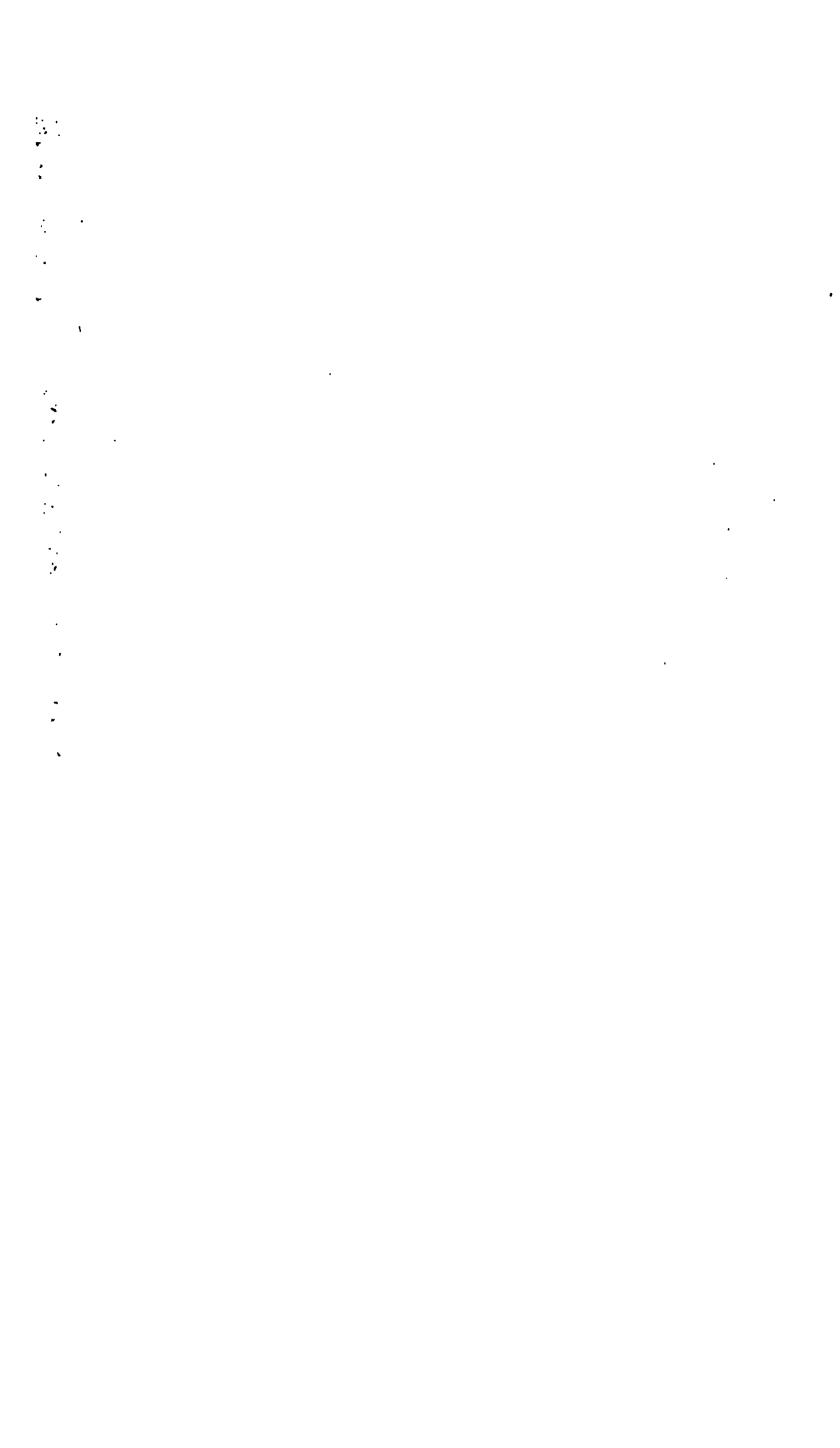

## EL VIERNES SANTO.

Del sol el rayo opaco y moribundo En el gótico templo á expirar vá; Es tierno pensamiento que alza el mundo Al trono de Jehová.

El sonido del órgano retumba, Triste como un lamento funeral, Lúgubre como el eco de la tumba En el día final.

Del Profeta la voz austera y grave La soledad lamenta de Sión, Y afecto melancólico y suave Penetra el corazón.

Con trémulo fulgor el blanco cirio Alumbra el ara santa en el altar; De la pasión de Cristo y su martirio Escúchase el cantar. Se renueva del Gólgota la escena, El suplicio sangriento de la cruz, Negro recuerdo de la amarga pena Que padeció Jesús.

Vedle subir el áspero repecho
Con mal seguro y vacilante pie,
Cárdeno el rostro, fatigado el pecho,
Seco el labio de sed.

Vedle clavado en oprobioso leño Apurando la copa del dolor; Ved de irritada plebe el torvo ceño; Escuchad su clamor.

¡ Muere Jesús!... Está ya consumado El sacrificio del divino amor, Y el humano linaje se ha salvado Del yugo del error.

Tras el Cadáver va la madre en duelo... No queda más que solitaria cruz, Don que á la tierra concediera el cielo, Santo emblema de luz.

Ciñen sus brazos hoy la tierra entera; Es la augusta señal de redención, Es para las naciones la bandera De civilización. Tú á los hombres, Jesús, has predicado La moral, el derecho, la igualdad; En la cruz con tu sangre tú has sellado La santa libertad.

¡ Libertad! Los tiranos te han servido Como á Jesús el cáliz de la hiel; Á tu divino rostro han escupido Como al Dios de Israel.

Te dán como á Jesús muerte afrentosa Los verdugos, ¡ divina Libertad! Pero como él revives en la losa Llena de majestad.

De subido valor eres la prenda Que Dios de su bondad al hombre dió; Hízote de su vida Dios la ofrenda: — Porque vivas murió.

## NO TE OLVIDO

Jany, ; mujer adorada!
Por mi en este malhadada
Te he perdido.
Pasa en solitaria ausencia
Triste, amarga mi existencia...
Y un gemido
Por ti exhala en suelo ajeno
Mi pecho de angustia lleno...
; No te olvido!

Brilla en la serena tarde
La luz pura de una estrella:
Complacido
La contemplo mientras arde;
Porque tu mirada bella
He creido
Hallar en su rayo hermoso,
Y te he dicho cariñoso
¡ No te olvido!

De tu voz el tierno acento,
Tu mirar, tu suave aliento,
El latido
De tu corazón amante,
Aquel venturoso instante
Que ha corrido
Llevando tras sí mi gloria,
Todo vive en mi memoria...
¡ No te olvido!

Jany, ¿ y tu pecho suspira
Por larga separación
Oprimido?
¿ Sabes que al dolor expira
De tu amante el corazón
Ya rendido?
Mira que mi pasión crece
Y que me digas merece
¡ No te olvido!

## Á UN TACAÑO

Yo conozco un tacaño... tan canalla Que el aire escatimara muy contento: No piensa por guardar su pensamiento, Ó por guardar su voz si piensa calla.

Contra la ciencia misma de Dios falla, Y en los astros del rico firmamento Y en las olas del mar que impele el viento, Ostentación y lujo inútil halla.

El menguado que todo lo cercena Y pasa días tristes, infelices, Sufriendo los tormentos del infierno, ¿ Cómo á ser mutiladas no condena Sus narices que son más que narices Deforme yuca ó retorcido cuerno?

## Á CELMIRA

Separado de ti, bella Celmira,
No miro ya tu angelical semblante;
Sin patria, sin hogar, proscripto, errante
Arrastro mi existencia en el pesar.
¡ Ah! ¿ dónde están las horas apacibles
Que sobre mí pasaron cual momentos,
Cuando mi corazón á tus acentos
Solía de deleite palpitar?

De mi hijo tierno el inocente halago, Sus gracias infantiles, su ternura; Ya todo lo he perdido y la amargura Queda siempre clavada al corazón. El nombre de su padre inútilmente Pronunciará llorando, ¡ infeliz niño! Sin que á su voz responda mi cariño, Sin que su pecho sienta mi emoción. Vivir á vuestro lado fué mi anhelo:
Mi esperanza morir en vuestros brazos
Sin que la muerte desatar los lazos
Consiguiera del puro y tierno amor.
Al recio golpe de mi suerte airada
Se rompió mi esperanza y se deshizo,
Como caen las hojas que el granizo
Furibundo destroza en su verdor.

Al deciros adiós hay en el alma Un sentimiento triste de desmayo, Como es triste del sol el postrer rayo Cuando se ausenta pálido del mar. Mañana el sol parecerá de nuevo Gozoso á ver el mundo que ha dejado... ¡Oh! si tornar pudiera yo á tu lado Para verte un instante y expirar!

À donde voy? No sé... miro à lo lejos Un horizonte opaco, amarillento, Un cielo obscurecido por el viento Que polvoroso entre las breñas vá. En tanto el cielo de la patria mía Risueño brilla engalanado de oro: Tal vez se mofa de mi amargo lloro Ó se complace en mi dolor quizá.

Por la región azul hacia mi patria El cóndor cruza inquieto y silencioso, Cual vá mi pensamiento que anheloso Con raudo vuelo se dirige á ti. Es horrible no ver sino en la mente La mujer que idolatro, el hijo amado, El bosque, la montaña, el río, el prado, El hogar paternal donde nací.

¡La Patria!; ingrata patria! ¿ qué te pido Más que un poco de tierra que cobije Á un mortal infeliz á quien aflige La suerte airada con impío afán? Ardió dentro de mí tu fuego santo: Servirte con lealtad fuera mi anhelo: Y tú dejas que salga de tu suelo Y vaya en otro á mendigar un pan.

A ti la maldición, ¡ infame patria! Sé la befa del mundo... ningún hombre Diga nunca, jamás tu odioso nombre Sino cual nombre vil de la maldad. ¡ Pero no! ¡ Sé feliz! Está en tu seno La mujer cuya imagen en mi alma Es cual la esbelta y solitaria palma, Que se ostenta en inmensa soledad.

¡ Sé por siempre feliz, Celmira mia!
Yo mi dolor engañaré mirando
El témpano de hielo que rodando
En el torrente se hunde con fragor.
¡ Engañar mi dolor!¡ Nunca podría!
Quiero aumentarlo más... mi pensamiento
Buscará nuevas causas de tormento,
Nuevos motivos de exaltar mi amor.

¡ En un tiempo recuerdos hechiceros
De ilusiones, de paz y de ventura!
Ora memorias tristes de amargura,
Tormentos del infierno, ¡ á mi llegad!
¡ Venid! ¡ clavadme la sangrienta garra!
¡ Yo no quiero consuelos ni esperanza!..
Satisfaga el destino su venganza...
¡ Esta existencia de dolor llevad!

Cuando la patria nos arroja airada, Cuando nos cerca soledad profunda, Cuando el dolor el corazón inunda ¿ Quién con horror no mira el porvenir? Si en angustias el alma sumergida Arrastramos inútil la existencia, Es un delirio cruel, una demencia No burlar á los hados con morir.

# Á UN CIPRÉS

¡ Oh ciprés! nuestra suerte es parecida. Tú en el aura al nacer diste un quejido: Yo al ver la luz primera de la vida Del punzante dolor lancé un gemido.

De la tormenta al horroroso embate Abrasado del rayo te has sentido; Y yo mi corazón siento que late Por la pasión y el infortunio herido.

Nunca en tu estéril copa se ha mecido Del céfiro al aliento ni una flor: Así mi corazón no ha producido Más que la espina aguda del dolor.

Eres tú más feliz, porque tu suerte Es morir en el suelo do has nacido; Mas yo; infeliz! tal vez halle la muerte Lejos del patrio suelo apetecido.

### **A** ...

Paso triste la vida
Porque la suerte
Lejos del bien que adoro
Me tiene ausente.
Lucho con la desgracia
Sin esperanza
De hallar el bien que busco
Con tantas ansias.
De día mil pesares
Mi pecho agitan
Y de noche redoblan
Su atroz porfía.

Aun en medio del sueño Tu imagen bella Bañada en triste lloro Se me presenta.

. . .

Tus lágrimas me corren
Por las mejillas;
Mas despierto y conozco
Que son las mías.
Cual planta que mudada
Á suelo extraño
Se marchita, así muero
Sin tu regazo.

## AL ILLIMANI

Salve, Illimani majestuoso, inmenso, Solitario levantas hasta el cielo Tu frente que corona eterno hielo, Do en vano vibra el sol su rayo intenso.

La voz del hombre nunca ha resonado De tus profundos huecos en el seno: Solo al rugir del viento y al del trueno El eco de tu mole ha contestado.

El águila caudal nunca ha pasado Los muros diamantinos de tu hielo: Nunca la leve sombra de su vuelo. Tus fúlgidos cristales ha cruzado.

Unido con los cielos, en la tierra Inmenso bien derrama tu presencia; En tu torno difundes la existencia Cuyo germen fecundo en ti se encierra. Miro à tu planta selvas silenciosas Do el pino, el cedro y el limón se mecen Y en donde al lado de la piña crecen Pálida aroma, purpurinas rosas.

Las flores su fragancia deliciosa En honra tuya exhalan, y un presente De gratitud y amor puro, inocente, Te ofrecen en el aura vagarosa.

De tu cima descuélgase el torrente Que al saltar se deshace en leve espuma; Y aparece al través de blanca bruma Un iris nacarado y refulgente.

El agua que desciende estrepitosa, Domado su furor, en manso giro Corre pura, cual es puro el suspiro Del pecho de una virgen candorosa.

Burlas el aquilón y á las tormentas Que en ti se estrellan con furor insano: Al golpe mismo de la fuerte mano Del tiempo airado, inmoble te presentas.

El luminar del día á ti primero Humildemente rinde su tributo; Y cuando al mundo cubre opaco luto Aun brilla en ti su rayo postrimero.

En la noche serena tu alta cumbre Baña apacible con su luz brillante La luna, que embellece su semblante Al reflejar en ti en clara lumbre...

Ora corona tu elevada cresta La nube electrizada que se inflama Al resplandor del rayo, cuya llama Muestra tu mole colosal, enhiesta.

¿ Los rayos que serpean por tu frente Son para ti cual son los pensamientos De dolor y amargura, que sangrientos Y horribles atraviesan por mi mente?

¿ Ó son cual la guirnalda que las sienes Ciñe de los mortales venturosos Que en el bullicio del festín gozosos Encontrar juzgan, sazonados bienes?

¡ Lo ignoro! Pero siento que el delirio De la pasión el alma ya no agita: Siento que el corazón ya no palpita En la voraz hoguera del martirio.

Bajo la fresca sombra de una palma He buscado á tu planta dulce asilo: Ya mi pecho se aduerme más tranquilo Gozando de la paz la suave calma. De Jehová el poder en ti se ostenta; En ti la cifra de su nombre miro; En ti su majestad sublime admiro Su eternidad en ti se me presenta.

¡Cómo! ¿ cual Dios eterno tú serias?
¡No! que en la tierra todo desparece
Excepto el alma á quien benigno ofrece
Dios en el cielo más dichosos días.

Cuando ÉL con su soplo te deshaga, Yo miraré desde el excelso cielo, En el caos perderse tu albo hielo Cual blanca vela que la mar se traga.

## Á LA PATRIA

¡ Oh patria! qué conmoción!
¡ Qué dulce estremecimiento!
Al verte de nuevo, patria,
Lleno de placer me siento.

Después de una larga ausencia Vuelvo á ver tu suelo amado... Lejos de ti, ¡cuántas veces Mi rostro el llanto ha bañado!

Veo el pardo campanario, Veo el humo de mi aldea, Veo mil tiernos objetos En que el alma se recrea.

Allí mis ancianos padres, Mi esposa, mis hijos caros... ; Ah! con cuánto placer vuelvo En mis brazos á estrecharos. Alli el majestuoso monte En cuya cima elevada, Á los riesgos de la patria Sus hijos ciñen la espada.

En sangre enemiga aun tinta Aqui traigo yo la mia, Como prenda de constancia, De amor patrio y osadia.

De alli parti yo anhelando Por la muerte o la victoria: ¿ Volviera acaso si esquiva Me hubiera sido la gloria?

# Á LAS HIJAS DEL PIRAI, LOS DESTERRADOS

¡ Del Pirai hijas bellas y hechiceras!
Un momento la calma
Al corazón volvió: las penas fieras
Se alejaron del alma.

Mas; oh cielos! De nuevo ya el tormento En el pecho se anida. Viene de dura ausencia el sentimiento

Á emponzoñar la vida.

Trájonos á adoraros del destino

La magnética mano

Y ora nos vuelve al aspero camino

Del destierro inhumano.

De la desgracia el viento ha marchitado De la vida las flores; Y en amargo pesar el desterrado Parte sin sus amores.

# Á LA POETISA BOLIVIANA MARÍA J. MUJÍA

Privó á tus ojos de la lumbre hermosa Del luminar del día airado el cielo: De noche larga triste y tenebrosa Extendióse en tu vida denso velo.

Pero dentro de ti, claro, sereno El sol del genio brilla refulgente: Su luz alumbra de portentos lleno Un nuevo mundo que creó tu mente.

Marchitas à esa luz vemos las flores Que tu vida adornaron algún día: Á esa luz contemplamos tus dolores, Tu pena solitaria y tu agonía. ¡ Ah! no lamentes, no, tu dura suerte: Homera en lobreguez vivió sumido, En negra obscuridad hirió la muerte Al vate que el *Edén* lloró *perdido*.

¿ Qué vieras, ; ay! en este triste mundo Más que rostros ajados de quebranto, Disgusto, soledad, dolor profundo Ó al mentido placer seguir el llanto?

Cubriendo de crespón la hermosa frente Las hijas de Jesús huellan el suelo... ¡Tú más feliz! El Ser Omnipotente Puso entre ti y el mundo, opaco velo.

#### LA AUSENCIA

La sombra majestuosa
Coronada de hielo
Levantándose al cielo
Se dibuja en las nubes de arrebol.
Al lanzarse impetuosa
De la roca escarpada,
En iris la cascada
Torna su bruma que colora el sol.

¿ Qué importa aquesta escena Magnifica y sublime Cuando doliente gime El alma separada de su amor? ¿ Qué á mí, si me condena Contrario mi destino, Á este penar contino, Á esta prueba incesante de dolor?

Recuerdo de mi amada!
Calma con tu presencia
De la funesta ausencia
Las penas, el terrible padecer.
Como en la tumba helada
Vé la fé nueva vida,
Así al alma oprimida
Muestrase la esperanza del placer.

Ven, muéstrate en la pena Que mi pecho devora, Cual se muestra la aurora Disipando la densa obscuridad. Mi corazón serena, Ahuyenta la amargura, Y vuelvan de ventura Los sueños á poblar mi soledad.

¡Ven, imagen querida
De mi duelo en las horas!
¡Vuélveme encantadoras
Las que de dichas tuvo el corazón!
Mientras lenta mi vida
Paso cubierta en luto
Te rendiré el tributo
De una lágrima ardiente de pasión.

# DOÑA MARÍA JOSEFA MUJÍA

De un artículo que el señor René Moreno publicó en 1858 en la « Revista del Pacífico, » extractamos lo siguiente:

En la capital de Bolivia y en el seno de una familia distinguida existe solitaria una mujer, joven todavía y bella, cuyo talento y desgracias han llamado la atención en aquella República.

La historia de la señora Doña María Josefa Mujía es corta y sencilla. Dotada de clara y precoz inteligencia, hizo en su infancia sorprendentes progresos en su educación y en el estudio de varios idiomas. La muerte de su padre produjo en su alma el más profundo dolor, causándole el continuo llanto la pérdida de la vista á la edad de 14 años.

La familia, que ha tratado de dulcificar en lo posible á la pobre ciega su infortunio, le ha facilitado los medios de continuar sus entretenimientos literarios; y su hermano Augusto era para ella unas veces el escribiente y otras el lector.

Augusto le había hecho formal promesa de no comunicar á nadie nada relativo á su secretaría literaria; pero cierta vez, conmovido con una composición titulada La Ciega, la enseñó

á un amigo, y éste consiguió retenerla algunos momentos. El resultado fué que al día siguiente apareció en el *Eco de la Opinión*, no sin sorpresa y disgusto de la familia Mujía.

Estos versos leídos y releídos en todos los círculos de la capital produjeron gran efecto. Y Cortés, Tovar y otros poetas consagraron composiciones á su nueva hermana, la que contestó con dos poesías.

En el certamen que tuvo lugar en Sucre el 6 de Agosto de 1853, concurrió la señora Mujía con un entusiasta soneto á Bolívar.

En 1854 murió su hermano Augusto y la poetisa guardó largo tiempo silencio. Pero en 1857 volvió á pulsar la lira y la última composición de ella que conocemos es la que consagró á la memoria del Dictador Linares.

#### LA CIEGA

¡Todo es noche, noche obscura!
Ya no veo la hermosura
De la luna refulgente,
Del astro resplandeciente
Tan sólo siento el calor.
No hay nubes que el cielo dora,
Ya no hay alba, no hay aurora
De blanco y rojo color.

Ya no es bello el firmamento,
Ya no tienen lucimiento
Las estrellas en el cielo;
Todo cubre un negro velo,
Ni el dia tiene esplendor.
No hay matices, no hay colores,
Ya no hay plantas, ya no hay flores,
Ni el campo tiene verdor.

Ya no gozo la belleza, \*Que ofrece naturaleza, Lo que al mundo adorna y viste; Todo es noche, noche triste De confusión y pavor.

Doquier miro, doquier piso Nada encuentro y no diviso Más que lobreguez y horror.

Pobre ciega, desgraciada, Flor en su abril marchitada, ¿ Qué soy yo sobre la tierra? Arca do tristeza encierra Su más tremendo amargor;

Y mi corazón enjuto, Cubierto de negro luto, Es el trono del dolor.

En mitad de su carrera Y cuando más luciente era De mi vida el astro hermoso, En eclipse tenebroso Por siempre se obscureció.

De mi juventud lozana La primavera temprana En invierno se trocó.

Mil placeres halagüeños, Bellos días y risueños El porvenir me pintaba, Y seductor me mostraba Por un prisma encantador.

Las ilusiones volaron

Y en mi alma sólo quedaron

La amargura y el dolor.

Cual cautivo desgraciado Que se mira condenado En su juventud florida Á pasar toda su vida En una horrenda prisión;

Tal me veo, de igual suerte, Sólo espero que la muerte De mi tendrá compasión.

Agotada mi esperanza
Ya ningún remedio alcanza,
Ni una sombra de delicia
Á mi existencia acaricia;
Mis goces son el sufrir:

Y en medio de esta desdicha Sólo me queda una dicha, Y es la dicha de morir.

# AL SEÑOR D. MANUEL JOSÉ CORTÉS

Privó á mis hojos de la luz del día Por horrible decreto airado el Cielo, Y sumió el alma en triste desconsuelo Quitándole el placer y la alegría.

Y sólo un corazón me ha dado en pago Tierno, sensible, de pesares lleno, Y ha derramado pródigo en mi seno Amargas penas y dolor aciago.

Los dias de mi bella primavera Cubrió de espinas y de secas flores, Y una existencia envuelta en mil dolores Es el don que del cielo recibiera.

Cual planta solitaria en seca arena, Lánguida, sin vigor, sin lozanía, Paso la vida en cruel, lenta agonía Sintiendo del vivir la dura pena. Cual rosa que en pedazos convertida Es por la furia del granizo crudo; Cual débil caña que al chocar sañudo Del terrible huracán es abatida:

El destino fatal así ha tronchado De mi esperanza el árbol y ventura, Y con ceño implacable y mano dura Las flores de mi edad ha destrozado.

Por fin la suerte impia me condena Vivir luchando así, con desventuras, Y mi vida es un sueño de amarguras Que á el alma tiene de congojas llena.

> En medio de mis tormentos Escucho tiernos acentos Que han calmado mi aflicción, ¡Son los ecos de una lira! Se ensancha, late y suspira Mi oprimido corazón.

¿ Será un vate de Helicona? Es un amigo que entona Una sublime canción. Con su grata melodía Ha sentido la alegría Mi oprimido corazón. Ha hechizado mis sentidos Y hecho cesar mis gemidos Su armonioso y dulce son. Ha calmado mi amargura, Es un remedio que cura Mi abatido corazón.

Pulsad siempre vuestra lira Que á el alma placer inspira, Amigo, sin dilación: Será el riego y el rocio Con que sienta fuerza y brío Mi marchito corazón.

# Á UN POETA ANÓNIMO

¿ Quién eres, cantor sublime Cuya dulce melodía Ha hechizado el alma mía Con indecible placer? ¿ Qué ruiseñor misterioso Con voz de armonía llena Á mi solitaria pena Ha sabido responder?

Escuchaste mis gemidos
Que á tu oído llevó el viento,
Y mi dolorido acento
Te ha enternecido tal vez;
Y allá en tu mente inflamada
Cual ángel me pintas pura,
Y has fingido mi hermosura
En mi aliento y en mi tez.

Mas mira, mi triste imagen En una cándida rosa, Que aun lozana destrozó El huracán bramador. Son puros, sí, mis suspiros Y puro y blando mi aliento, Porque mi pecho está exento Del dardo impuro de amor.

No soy expatriado arcangel Sino débil criatura, Condenada á la amargura, Cuyo destino es sufrir. Canto y lloro mis pesares Al son de mi triste lira, Siento que el alma respira Así en cantar y en gemir.

De espinas una corona
Puso Dios sobre mi frente
Y me ordenó tiernamente
Á que abrazara la cruz.
Y luego... sobre mis ojos
Puso un negro y denso velo
Y dijo: « Sigue en el suelo,
« Tú, las huellas de Jesús. »

Mas entre la obscura niebla De esta noche asaz sombría, Dióme una lumbre que guía Mi débil é incierto pie. Dióme de consuelo un faro, El que á mi mente ilumina Con celeste luz divina, Y en este faro, la fé.

Y es verdad que ésta me muestra Con sus rayos inmortales Otros mundos celestiales Que halagan mi corazón; Faro augusto y misterioso, Que á su luz resplandeciente El hombre en su interior siente La divina inspiración.

## Á BOLÍVAR

Aquí reposa el inclito guerrero: Bolivia triste y huérfana en el mundo, Llora á su padre con dolor profundo, Libertador de un hemisferio entero.

Al resplandor de su invencible acero, Cayó el león de Iberia moribundo; Nació la libertad, árbol fecundo, Al eco de su voz temible y fiero.

De los soberbios Andes el coloso Yace en la tumba, mas su ilustre nombre, Grande cual ellos, inmortal, glorioso, Honra á la historia y enaltece al hombre. ¡Bolivar! genio de eternal memoria, Nombre que dice: Libertad y gloria!

#### **FRAGMENTO**

Yo no puedo cantar ni los placeres, La gloria, ni el amor, ni la belleza, Que ardientes sentimientos y grandeza De ideas, piden, los excelsos seres.

De esta mansión de luto y de quebranto, Noche obscura sin luna y sin estrellas, No pueden, no, salir creaciones bellas, Ni brillar de la lira el fuego santo.

Cuando la inspiración mi mente embriaga, El llanto acerbo que mi pena brota Sobre mi lira cae gota á gota Y en ella luego el entusiasmo apaga.

¡ Ay! un día de sol, de vida quiero!'
Y este caudal inmenso de mi alma
Romperá impetuoso el nudo y calma
Que hoy le oprime y sujeta en su venero.

Lumbre dad á mis ojos, Dios clemente, No más que una mañana en primavera; Á mi madre, una flor, una pradera Veré: la luz no basta de la mente.

> Y cantaré tu grandeza, Tu poder y tu bondad; Conservaré mi pureza Con religiosa piedad; Y cuidaré à mis hermanos, Y en la mañana y la tarde Rezaré. De los mundanos Placeres no haré alarde, Y viviré entre las flores, Y al alba despertaré, Y á los pájaros cantores Con mi lira seguiré. ; Cuán blanca estará la luna, Cuál contaré con sonrisa Las estrellas una á una Y me halagara la brisa: Cuánta será mi ventura Entonces y mi placer Al contemplar la natura Y el fin de mi pena ver!

#### **FRAGMENTO**

Miré mi porvenir bello, halagüeño, Grata ilusión deshecha en un instante, Cual débil lumbre de meteoro errante, Cual sombra vana de engañoso sueño.

Si no halagan mi vista en claro dia Del astro luminar los resplandores,

Encuentra el alma mia en sus dolores Consuelo en la amistad y en la poesía.

Si tú sufres también, si la amargura Vertió en tu corazón su hiel y luto, No llores, no, que aqueste es el tributo Que exige del mortal la suerte dura.

Canta, que el genio divinal te inspira, Y es dulce bien que te concede el cielo: Alivia tu pesar y desconsuelo Con los acentos tiernos de tu lira.

#### EL POETA APURADO

Puesta la mano en la frente, Pensativo y silencioso Se paseaba presuroso El poeta don Clemente.

Luego habló á solas consigo Entre sonrisa y despecho, Dando un desahogo á su pecho Como hablando con su amigo.

"; Maldita la moda de hoy! Dijo tirando un papel, ¿ Habrá trance más cruel Como el apuro en que estoy?

» Veintidós álbumes ya son
Los que están en mi poder
Y debo en ellos poner
Alguna composición.

- » Ahora se oye á dama toda,
  (Y esto es uso bien moderno)
  Pedir un verso muy tierno
  Ó una frenética oda;
- » Un verso dice Martina
   Para mi álbum, don Clemente,
   Creyendo que elogio ardiente
   Su fealdad peregrina.
- » Aplaudir tengo en Teresa Las virtudes que no tiene, También de la tonta Irene Pintar gracias y belleza,
- » ¿ Y cómo decir á Inés, Con afectuosa ternura, Que es de un alma bella y pura Si todo al contrario es?
- » Tengo de llamar á Rosa,
  Siendo de avanzada edad,
  Joven de rara beldad,
  Gentil, lozana y hermosa.
- » Debo hacerme enamorado
  De Camila y de sus sales
  Cuando todos sus modales
  Me causan odio y enfado.

» ¿ Cómo elogiar la amistad De Ana y su buen corazón, Siendo perfidia y traición Y abrigo de la maldad?

» ¡ Ponerme en tal compromiso!
Yo tenerlas que ofrecer
Qué á súplicas de mujer
Siempre ceder sea preciso!

» ¡ Eh bien! vamos á escribir
Mentiras como poeta,
Y todo el que á tal se meta
Siempre tiene que mentir. »

Hablando así se sentó Á su bufete, Clemente; Largos versos cortesmente En los álbumes despachó.

## Á LINARES

MUERTO EN EL OSTRACISMO

La muerte arrebató con mano cruda Al héroe que á Bolivia diera gloria: Cayó el coloso; mas su ilustre nombre Que con ternura queda en la memoria Con voz eterna lo honrará la historia.

Al genio de Setiembre, al fuerte atleta, Con la virtud de un Job y faz serena, En medio del dolor y el sufrimiento Vémosle sucumbir en patria ajena, Cual al gran Napoleón en Santa Elena.

Yace abatida la columna firme Do de la Libertad la estatua santa Posó gloriosa con altiva frente; Hoy Bolivia le llora en pena tanta Y sus hechos la fama alegre canta.

Cual héroe de los tiempos de la Esparta Infatigable con su amor y celo, Á su patria querida le consagra Siempre constante y fiel con dulce anhelo Hasta el postrer suspiro en otro suelo.

En brazos de la fé consoladora, Victima y mártir, noble y generosa, Hasta las heces consumió del cáliz, Y esa alma grande, humilde y fervorosa, Al seno de su Dios voló dichosa.

¡ Hombre de hierro, genio incomparable! Mientras tú duermes, vive tu memoria, La causa santa de Setiembre vive! No morirá jamás que ella da gloria Así como tu nombre á nuestra historia.

1861.

# Á LA SEÑORITA

## DOÑA CAROLINA FREYRE DE JAIMES

De tu lira dulce y fina
Carolina,
Los acentos escuché
Y su grata melodía
Su armonía
Con entusiasmo admiré.

Tú, los ecos dolorosos
Y quejosos
De la mía al escuchar,
Pretendes con tu dulzura,
La amargura
De mi corazón calmar.

Di ¿ cómo sabes que el cielo
Denso velo
Sobre mis ojos corrió,
Y que el adverso destino
El camino
Del dolor me señaló?

Mi acento te ha conmovido,
Mi gemido
Te hizo tierna suspirar,
Y este suspiro, afectuosa
Bondadosa,
Te dignas á mi elevar.

Le he colocado en mi pecho Y alli he hecho Un altar à la amistad Consagrado à ti, amiga, Pues nos liga Simpàtica voluntad.

Veo en tu lira divina,
Carolina
Que sus cuerdas de oro son,
Y contemplo que esa mente
Es la fuente
De la dulce inspiración.

De mi lira el triste acento
Ni un momento
No envidies, amiga, no,
Es su lúgubre armonia
Agonia
Porque el dolor la templó.

Carolina, coronado
Tu dorado
Laúd de rosas está;
No envidies mis pobres flores
Á rigores
Del pesar marchitas ya.

Una guirnalda divina,
Carolina •
La fama ciñe á tu sien:
Tu ilustre nombre, á la historia
Dará gloria
Como á tu patria también.

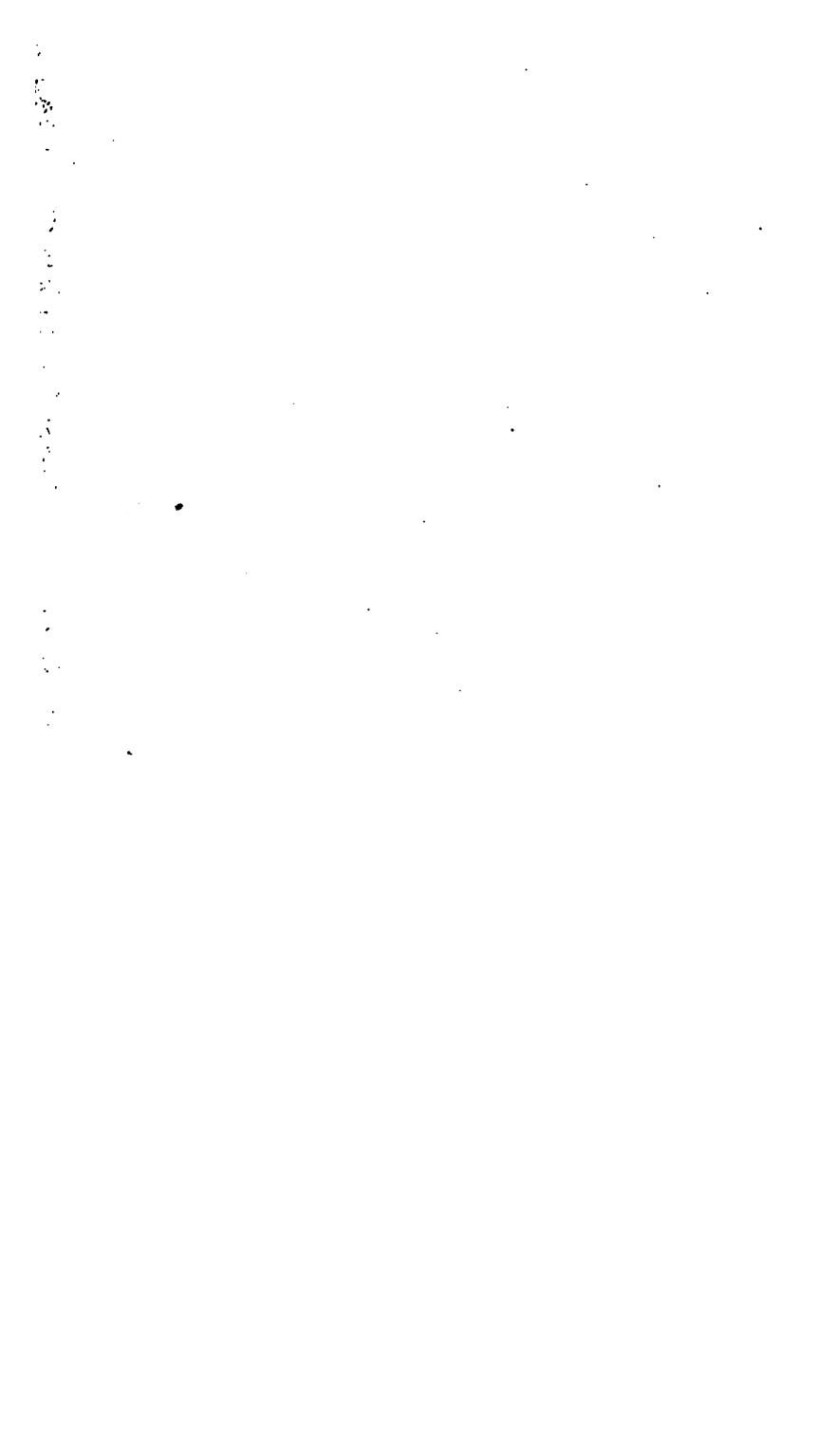

#### DON MARIANO RAMALLO

El señor Ramallo nació en Oruro el 24 de Setiembre de 1817. Hizo en Sucre su educación literaria, llegando á desempeñar varias Cátedras y el rectorado del *Colegio Bolivar*. Una elegía que escribió á la muerte del General Ballivián le valió ser desterrado al Perú por el General Belzu, Presidente entonces de Bolivia. Después de Bustamante y Cortés, Ramallo es el más popular de los poetas de aquella República. Actualmente el señor Ramallo ejerce su profesión de abogado.

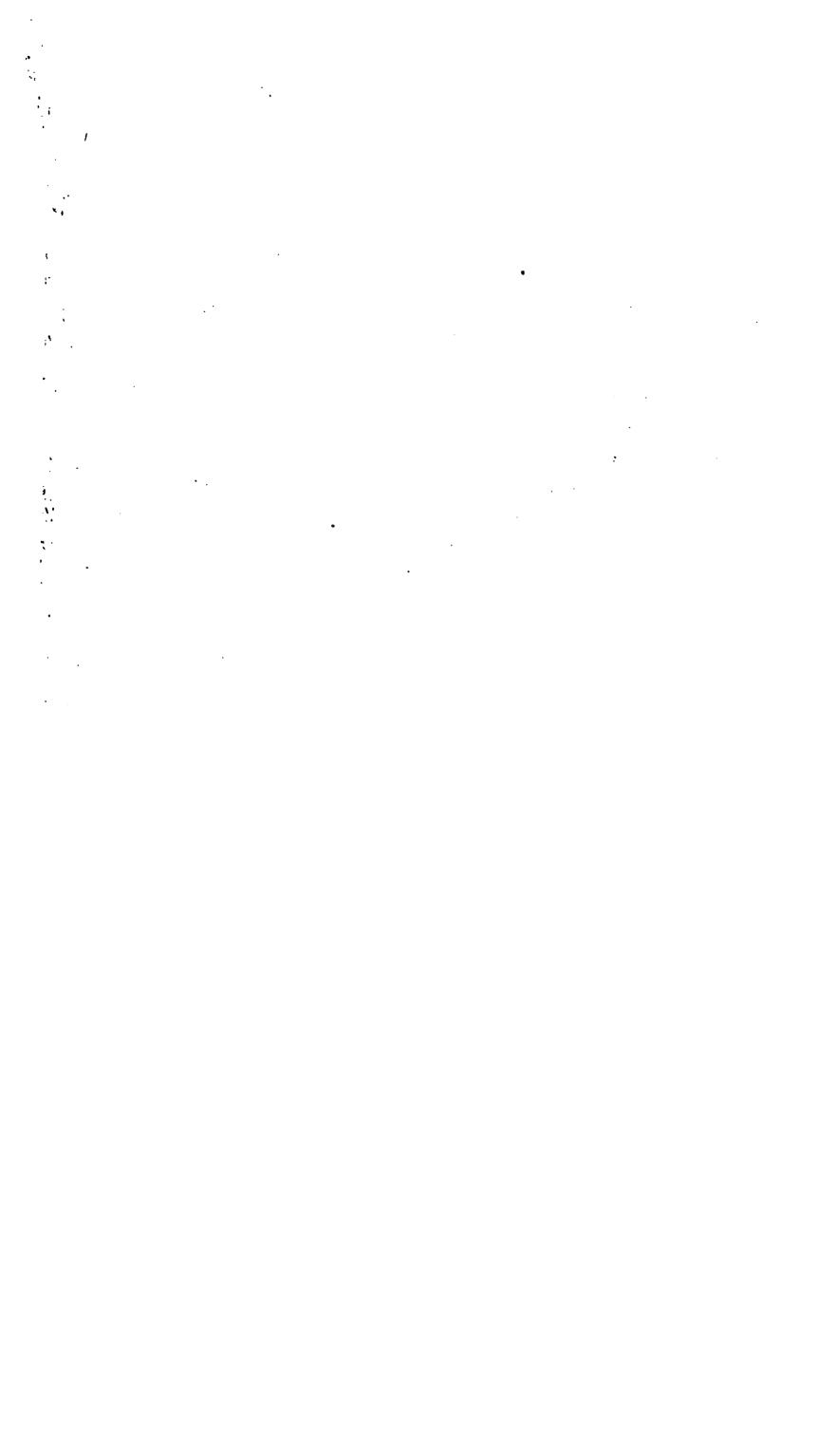

# AL POETA BOLIVIANO M. J. CORTÉS

Naciste, amigo, al mundo, y tu destino
Triste también ha sido como el mio,
Presa de los pesares, y de impio
Y punzante dolor:
Ambos hemos nacido con el sino
De encontrar en la copa de la vida,
En vez de la dulzura apetecida,
Un acerbo amargor.

Tal es la humanidad! El hombre apenas
Vé la luz de la vida, cuando el llanto
Anubla su pupila, y el quebranto
Vela en su cuna ya:
Creciendo entre peligros y entre penas
Y buscando con ansia la ventura,
Los pesares tan sólo y la amargura
Encuentra donde va.

En sus primeros encantados días,
De su madre en los brazos, las caricias
Dulcisimas gozando; las delicias
Cuando apenas tocó,
Clava la cruda muerte sus impías
Garras, en esa madre dulce y tierna,
Y aquel sueño de dicha en noche eterna
Para siempre trocó.

¡ Tal es la humanidad! Corriendo el hombre En busca del placer años tras años Tan sólo de ilusión y desengaños Halla la realidad: Fantasma vano con un vano nombre Es la felicidad que busca ansioso; Que en el mar de la vida borrascoso No existe ella en verdad.

¿Y para qué vivir, dices doliente,
Si en la virtud lo mismo que en el vicio
Ha de encontrar el hombre un precipicio
Insondable á su pie ?
Triste es pensarlo, sí; pero la mente
En el mar de la duda en que camina,
Tiene un faro de luz que la ilumina:
Y este faro es la fé.

Único norte que sus pasos guía: Lámpara de consuelo que colora Con misteriosa luz su postrer hora, Y sus horas de afán; Luz que el Verbo arrojó con mano pia, Como signo de paz y de bonanza, Para animar con ella la esperanza De la prole de Adán.

Ella endulzó las penas dolorosas
Del Tasso prisionero y desdichado;
Del mísero Cervantes olvidado
El genio hizo brillar;
Y en las horribles horas borrascosas
Sólo calmó la angustia y el martirio,
Del terrible poeta del delirio;
De Byrón inmortal.

Y tú que has recibido, dulce amigo,
Del talento la chispa vividora,
Ese campo de fuego que colora
Tu despejada sien;
¿ Acaso, ¡ oh Dios! creyeras al abrigo
Poner del rayo la cabeza erguida?
¡ Los dolientes pesares de la vida
Debes sufrir también!

¡Oh poeta! levanta esa cabeza,
Y que tu noble canto llegue al cielo;
Un canto de armonía y de consuelo,
Y de esperanza, sí:
Canta, mientras el vulgo á la pereza
Y á los gustos fugaces se abandona;
El porvenir te guarda una corona;
¡La gloria es para ti!

## EN UN ÁLBUM

Candelaria,
Candelaria,
De tu álbum la postrer hoja,
Para dejar solitaria
Mi rima en ella vivir?
Para que fijes en ella
Tu mirada,
La postrera, y así; oh bella!
Pueda más tiempo grabada
En tu memoria existir:

II

Asi un final armonioso,
Vagaroso
Queda en la mente un momento
Aunque al viento

Ya sus notas no se den;
Y tal quiero en tu recuerdo
— Si le pierdo —
Que mi amistad verdadera,
La postrera
Sea en borrarse también.

### Á ELENA

Tu amor, querida mía, solo llena. Mi amante corazón á ti rendido:

Tú, bella, dulce Elena,

Su ídolo eres querido.

Si estoy despierto, estás en mi memoria, Reinas sola en mi sueño: Mi porvenir, mi gloria

En adorarte están, amado dueño. Veo en ti, mi querida,

La creación entera refundida.

Sola tú estás presente

Como mi propio ser en mis acciones, Y todas mis pasiones

Se han concentrado à amarte solamente.

En la luz de tus ojos sólo vive Mi tierno corazón. De ellos recibe, Si me miran airados, el quebranto, Y si un instante tiernos, dulce calma

Y delicioso encanto.

Tu vivir es mi vida,

Tu voz la única voz, la voz querida

Que un eco encuentra en mi alma.

Es más que amor, mi bien, el que enajena Mi pobre corazón sin esperanza.

> Y á decir cuanto té amo Ni voz, ni lengua alcanza.

Y de tanta ternura Que se aumenta creciendo con los años Que agotar no han podido desengaños

Ni acerbar la amargura

¿ Qué recompensa espero, miserable?

¿Tengo acaso siquiera

Para dulce consuelo la inefable

Dicha de ser amado?

¡ Ay! mi bien... si tuviera
Una luz de esperanza!; Desdichado!
Imposible; ay de mi! vivir la siento
Y brillando tan sólo un breve instante
Para luego caer agonizante

En el mismo momento, Cual llama vacilante

De lámpara que agota su alimento.

Á....

¿ Por qué exigir de ti dulce ternura? ¿ Por qué hacerte infeliz?; Ah! prenda mia, Mi pasión compadece y mi locura. ¿ Qué te puedo ofrecer? en mi agonía Brillar vi la esperanza, y la ventura En ilusión fugaz mostrarse un dia Para desparecer en el momento Dejando soledad, tedio y tormento.

¡ Acabó la ilusión! ¡ Murió el encanto!
No llegará ya á mí tu voz sonora
Á cuya vibración brotaba el llanto
Del corazón amante que te adora.
¡ Adiós, mi bien! ¡ adiós! Que del quebranto
No llegue á ti la fiebre secadora
Y que siempre feliz, amada mía,
No pierdas la esperanza un solo día.

#### **CANTILENA**

¿ No habrá esperanza, bien mio?
¿ Tu desvio
Desechará mi pasión?
¿ No endulzará tu ternura
La amargura
En que muere el corazón?

Condolida

De mi constante penar

Dejando el ceño tirano,

Con tu mano

Mis lágrimas enjugar?

Amorosa
No me dirás, dulce bien,
Que mi tormento ha cesado
Y has trocado
En compasión el desdén?

En esa cara de cielo
Sin el velo
Del desdeñoso rigor
Brillar no veré hechiceros
Sus luceros
Derramando luz y amor?

¡ Oh! si alumbrara la luna
Mi fortuna
Con su mágico fulgor!
¡ Si confundieran las brisas
Tus sonrisas
Con mis suspiros de amor!

Ay! si en tus brazos me viera,
Si tuviera,
Mi delirio en ellos fin!
Si me embriagara sediento
Con tu aliento
En tus labios de carmin!

¡Dulces sueños seductores,
Si las flores
Fuerais de la realidad!
Sed del alma el alimento
Y un momento
Haced mi felicidad.

Escucha mi cantilena,
Mi morena:
Presta oído á mi clamor
Y permite que tu amante
Delirante
Muera á tus plantas de amor.

### TRADUCCIÓN DE BYRÓN

Se agotaron placeres que duran un instante, Despareció el hechizo; la fiebre delirante Acabó de la vida; rompióse el talismán: ¡ Insensatos! reimos cuando debiera el llanto Del dolor inundarnos. Nuestro mentido encanto Es tan sólo delirio, delirio nuestro afán.

À cada instante el alma recuerda un sentimiento, Cada intervalo viene á ofrecerle un tormento À que naturaleza al hombre condenó. ¿Y el sabio sentir puede dejar tantos quebrantos Cuando su vida ha sido la muerte de los santos, Martirio prolongado de angustia y de dolor?

### EL 25 DE MAYO EN SUCRE

Aquí el grito se dió de Independencia,
Grito que de los Andes la alta sierra
Atravesó veloz y encendió en guerra
Los pueblos de la ibera dependencia.
El español feroz en su demencia
Victimas mil en las mazmorras cierra,
Y á torrentes derrama en esta tierra
Sangre ilustre que á un mundo dió existencia.
Esta sangre preciosa derramada
¿ Infecunda será? ¿ Discordia impía
Tendrá siempre la patria desolada?
No; hermanos! Escuchad en este día
De esas tumbas la voz que os dice airada:
¡ Combatid, bolivianos, la anarquía!

# PARA LA TUMBA DE MI HIJO

No hagáis ruido en su tumba silenciosa: Dejad que duerma el niño Y que llore su madre dolorosa.

#### **ESTANCIAS**

(TRADUCCIÓN DE LAMARTINE)

I

En mi interior dije un dia ¿ Qué haré de la vida yo? ¿ Imitaré de los hombres La mortal, loca ilusión, Pasando como el cordero Por dó su madre pasó? El uno en los mares busca Los tesoros de Memnón Y le sepultan las olas Con los votos que formó. El otro muere embriagado Del eco de vano son Y perece con la gloria Que frenético buscó.

Aquél de nuestras pasiones
Formando trama, feroz
Sube al trono que ha fundado
Ayer para bajar hoy.
De una mujer en los ojos
Lee su suerte con ardor
Éste, y sucumbe en los lazos
Que él mismo amante formó.

#### II

Del hambre en los brazos duerme Miserable el perezoso: El labrador industrioso El suelo fecunda erial. El sabio medita y lee. El guerrero hiere y mata, El mendigo noche ingrata Pasa en inmundo albañal.

¿ Dó van todos? Do la hoja Que arrastra el rígido viento Del invierno, cuyo aliento El vital verdor despoja.

Así marchitas se ven Todas las generaciones, Y el harapo y los blasones Pisa el tiempo con desdén. Contra el tiempo luchan fieras, Y el tiempo las ha vencido Como un río que ha lamido La arena de sus riberas.

Yo devorar le he sentido Esas sombras fugitivas Nacer, morir...; Fueron vivas! Esto es haber existido!

#### III

¡ Ah! por mi solo cantar Debo al Dios que mi alma adora, Desde la naciente aurora Hasta el fin del luminar.

Y en la noche silenciosa En que duerme cuanto es Y está de alfombra á sus pies La creación armoniosa.

¿ La tierra me habrá creado?... ¡ Ah! ¿quién es pues el Señor? Es aquél que su esplendor En los cielos ha mostrado.

Es aquél cuya alma inmensa Ocupa la creación, Que de un solo paso mide Todo cuanto alumbra el sol. Es aquél que de la nada Á la materia sacó Y ha fundado el universo En la vacía extensión. Es aquél que con su aliento Luz á los astros prestó, El que encerró sin riberas De los mares el furor. Es aquél que no conoce Dia, mañana, ni hoy; El mismo que en todo tiempo Ha sido, es y será Dios.

#### IV

Es del mundo el Criador De omnipotente grandeza El Dios glorificador Y de la humana flaqueza Es el Cristo Salvador.

¡ Ojalá mi lengua diga Los cien nombres de su gloria Y que el mortal la bendiga Y del Señor la memoria Siempre constante la siga! Á ensalzarle consagrada Mi lengua hasta ser helada Alabará al Dios que adoro, Como esa lámpara de oro En sus altares colgada.

#### SONETO

¡ Pobre corazón mío, marchitado Del doliente penar y la tristura! ¿ Por qué huyes, infeliz, de la ventura Y buscas los pesares, desdichado?

Perdiste à la mujer que has adorado Porque lo quiso así la desventura Y hoy vuelves, ; miserable! à la amargura Tristísima de amar sin ser amado.

À Por qué, i insensato! la pasión te lanza À zozobrar, sin porvenir, perdido En ese mar sin playas ni bonanza? — À la mujer, respondes que he querido Y que hoy amo infeliz sin esperanza He de adorar hasta el postrer gemido.

#### EL NARDO

Nardo bello, compañero
De mis penas y tormentos,
¡ Cuántos plácidos momentos
He pasado junto á ti!
El ámbar que se exhalaba
De tu aliento de ambrosía,
Embargando el alma mía
Calmaba mi frenesí.

Tu fragancia deliciosa
Embalsamando el ambiente,
Llegas hacia á mi mente
Dulces sueños de ilusión;
Y mecida en sus encantos
Me parece que olvidaba
Mi dolor y respiraba
Apenado el corazón.

Vive; oh flor! vive lozana, Vive hermosa, vive pura, Á tu vida mi ventura Unida está, bella flor: Que el albor de la mañana Vea siempre tu sonrisa, Y al mecerte blanda brisa, Se embalsame con tu olor.

## EN UN ÁLBUM

Una flor ofrecerte yo querría Lozana con su aroma y hermosura, Una flor como tú, como tú, pura, Que ostentase en tu álbum gracia gentil:

Una preciosa flor, amiga mia,
Hija del corazón, que un tiempo ardiente
Me animaba; ay de mi! dando á mi mente
Amor y vida y fuerza juvenil.

Mas hoy, marchito, sin calor, sin brío, En vez de tiernas flores peregrinas, Sólo puedo dar ya duras espinas, Los frutos del quebranto destructor: ¡ Oh! nunca, hermosa, nunca llegue el frio Del desengaño cruel á helar tu alma; Que te dé la virtud su dulce calma, Y un velo tenga para ti el dolor.

Todas corran tus horas hechiceras Ajenas del pesar y del tormento, Que presidan la dicha y el contento Á todos tus instantes, bella Inés.

Y ojalá que benigna aceptar quieras Del alma dolorida el triste fruto, Como la ofrenda pura y el tributo Que pone la amistad hoy á tus pies.

# DON MANUEL JOSÉ TOVAR

Nació el 19 de Noviembre de 1831 en la provincia de Inquisivi, departamento de La Paz. En 1853 publicó su poema *La Creación* y en 1855 fué redactor del *Porventr*. Ejerce la profesión de abogado.

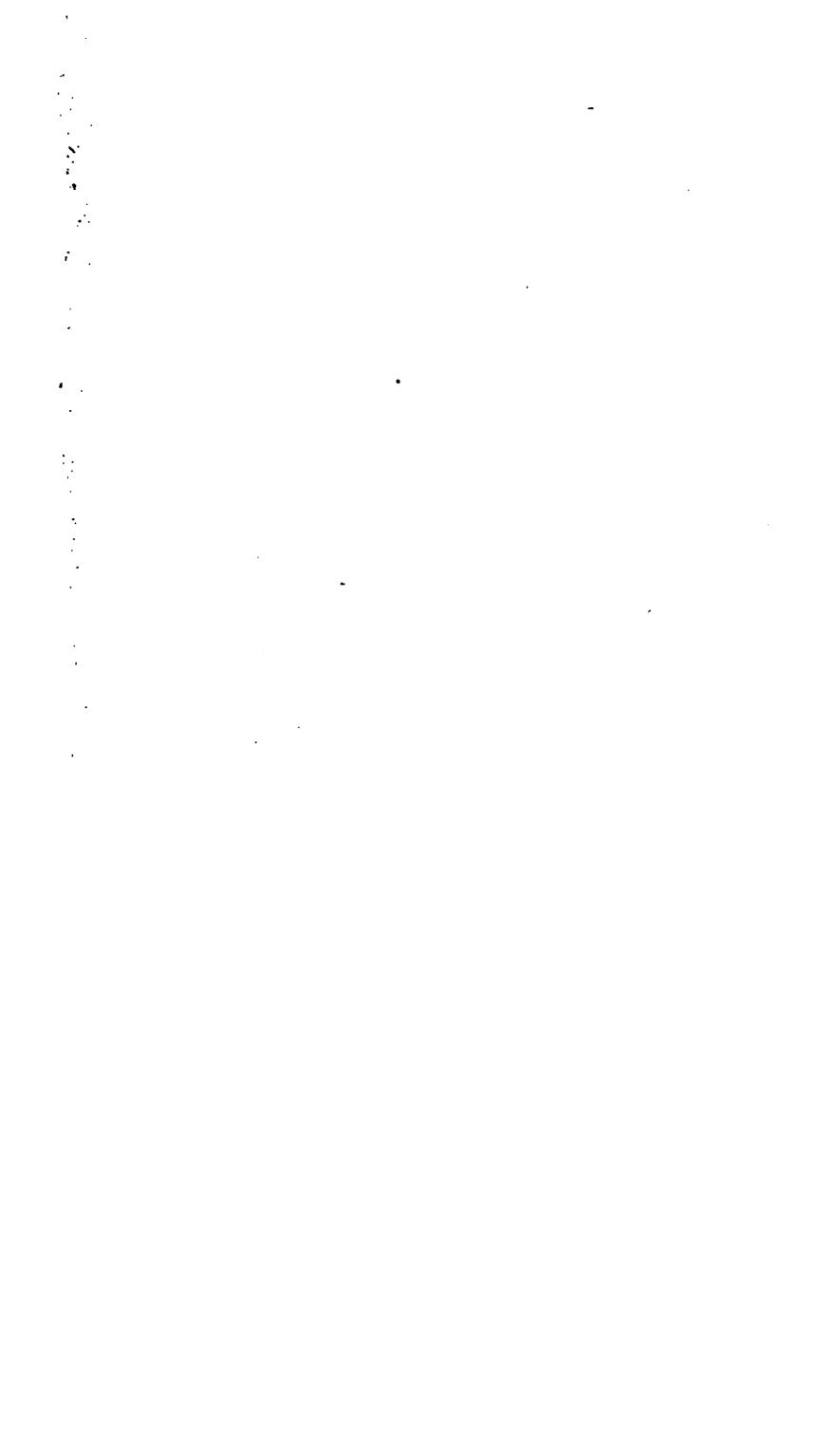

# Á LA SEÑORITA MARÍA JOSEFA MUJÍA

¿ Por qué tus ojos velados Dejó implacable el destino Y sin compasión previno Sufrieras tanto dolor? ¿ Por qué al lucir de tu aurora Los primeros resplandores, Se marchitaron tus flores Y se perdió tu color?

¿ Por qué, si ángel á este suelo Bajaste de las alturas, Destilas las amarguras De un transido corazón; Y dejas pasar cual viento Destructor de los desiertos Los armoniosos conciertos De la tierna inspiración? He sentido tus pesares Á la voz de tu amargura Y he fingido tu hermosura Cual del ángel divinal. Tu tez debe ser rosada, Debe ser blando tu aliento Cuando das tu sentimiento Con esa voz inmortal.

Tú sin duda desde el cielo Bajaste como una estrella, La más escogida y bella, Un mundo para alumbrar. Puso Dios una corona De perlas sobre tu frente, Y te ofreció tiernamente Un plectro para cantar.

Canta, paloma escondida,
No llores, no, la amargura,
Que si no ves la hermosura
Ni puedes un mundo ver,
Mil mundos resplandecientes
Te ofrece la fantasia...
Allí tienes claro un día
Y miras un sol nacer.

Tienes un ancho horizonte Para ti solo extendido, De noche un mar encendido, Astros que el hombre no vé; Praderas inmensurables Que tu vista interna halagan, Perfumes que te embriagan De las montañas al pie.

Canta, que de tus pesares
El ronco son, es el viento
Que desborda turbulento
Tronchando hierbas y flor;
Y es rayo que se descuelga
Desde la nublada esfera,
El fuego que reverbera
En tu angustiado interior.

Cuando lloras, es tu llanto Del cielo lluvia serena, Tu pecho pradera amena, Tu corazón manantial; Y si alguna vez te mece Una esperanza divina, Es la estrella matutina Que brilla sobre tu mal.

Canta, pájaro del viento, Arcángel quizá expatriado, Canta, ser predestinado Para sufrir y gozar; Que acá nosotros apenas Nos nutrimos de esperanza, Mientras tu mirada alcanza Mil mundos á contemplar. Bien haces tú en ese mundo
Desconocido sereno,
Hacer palpitar tu seno
Á su influjo bienhechor;
Bien haces que el que admiramos
No es más que una triste tierra,
Mientras en el tuyo se encierra
Un goce de más valor.

Canta, paloma del valle, Esa inspiración divina, Canta, que tu voz inclina El dolor á desechar; Que Dios puso una corona De perlas sobre tu frente, Y te ofreció tiernamente Un plectro para cantar.

## Á MI MADRE

Ven, mitiga mi angustia, Ven, calma mi amargura, Flor escogida y pura, Celeste aparición. Ven, que tu blando aliento Mi frente refrigere Y á su influjo modere Su pena el corazón.

Un corazón marchito
Y de ilusión ajeno,
Se nutre del veneno
Que vierte la orfandad;
Y lánguido fallece
En el pecho en que mora
Y se deshace, y llora...
Ten compasión...; piedad!

Como del sacro incienso
La blanquecina nube
Al trono de Dios sube
Te alejaste de mí;
Y has dejado mi vida
Expuesta á mil azares
En los ignotos mares
Que abandonaste aquí.

Desde la excelsa cumbre
Do venturosa moras
En mis siniestras horas
Tu acento quise oir;
Y velados los ojos
Con llanto de amargura
Tu úbica hermosura
Quisieron descubrir...

Mas; ay! denso misterio Siempre de mí te oculta Y mi desgracia insulta Y agrava mi dolor; Y yo constante siempre Á tu recuerdo amado Ansioso he consagrado Ofrendas de mi amor.

¡ Ay! cuántas veces, madre, Cual de perdida estrella Quise buscar tu huella Para mirar mi fin, Y cuántas he querido Morir... y con anhelo Buscarte en ese cielo, Errante serafín.

En vano de tu tumba
Sobre la losa helada
Mi frente consternada
Con humildad bajé;
En vano te he llamado,
Que nada me responde:
¡ Ay! ¿ qué mundo te esconde?
¡ Ay! madre, ¿ te hallaré?

De lejanas regiones
En el éter perdidas
Con ansias repetidas
Te pretendo evocar.
Ángel de los desiertos,
De la paz blanca aurora,
¡ Mira al hijo que llora
Sin poderte encontrar!

Ven, mitiga su angustia, Ven, calma su amargura, Flor escogida y pura, Celeste aparición, Ven, que el alma se abate Sin ese blando aliento, Y de la paz sediento Sucumbe el corazón.

### EL MENDIGO

Ay, niña, tú que entre risas Dejas deslizar tus días, Y descuidada matizas Las flores antojadizas De halagüeñas fantasías;

Tú, cuyos sueños son oro Y tienes en tu presencia De delicias un tesoro Para velar tu inocencia;

Tú, que te alzas en la aurora Como la blanca azucena Que el rayo del sol colora Y el alba en su cáliz llora Gota fresca y de ámbar llena; Tú que duermes blandamente Sobre delicadas plumas Y sin zozobra en tu mente Ves que tu cuerpo inocente Cubren blondas como espuma;

Tú, esmaltada mariposa Que vuelas de flor en flor, Robando acá miel sabrosa, Allá fragancia preciosa, Y en otra parte color;

Di, ¿ por qué al ver à un mendigo La risa à tu labio viene ? Entre harapos, sin abrigo... ¿ Su cuerpo no es el testigo Del sufrimiento que tiene ?

¡ Ay! que él pasa largas horas Velando de noche y día ; Fieras, amargas, roedoras Son sus palabras sonoras En medio de su agonía.

Tú, no lo sabes, criatura, Porque entre sedas y flores Vives en blanda ventura Sin curar de su amargura Ni de sus hondos dolores. Yo bien sé que hay en tu seno Un tesoro de clemencia, Que en compasión está lleno; Pero del vulgo el veneno Emponzoño tu inocencia.

¿ Ves su escuálido semblante, Pálida su tez, marchita, Y su paso vacilante Bajo el peso que incesante Sobre sus hombros gravita?

Con voz lánguida y cansada Por amor de Dios implora Y su pupila gastada Deja caer desmayada Una gota abrasadora.

¡ Ay! si en su triste orfandad Llegase à esperar abrigo, Si le diese con piedad El pan de la caridad La mano de algún amigo!..

Mas es solo, sin consuelo, Es su alimento la pena, Es ya su costumbre el duelo, Es su lecho el duro suelo Do la suerte le condena... ¿ Y ries, niña, á sus males? Es cierto, tú no sabías Cuánto son de criminales Esas sonrisas brutales Que en los otros advertías.

Por eso sin el desprecio Que en el semblante se pinta De ese torpe vulgo necio, De tu caridad por precio Diste una risa distinta.

Si, compadece al anciano Y à la mujer desvalida, Tiéndeles siempre tu mano, Porque un poder sobrehumano Á hacer el bien nos convida.

Tal vez ; ay! mientras gozamos De los placeres del mundo, La maldición arrastramos De aquéllos que abandonamos De su mal en lo profundo.

¡ Ay! quizá de sus clamores La voz sorda nos consuma Y nuestra vida de flores Al fuego de los dolores Se deshaga cual la espuma. ¡ Oh! es triste ver muriendo Á un mendigo desgraciado, Y al mismo tiempo riendo Ver, en abandono horrendo, Á un vulgo desenfrenado.

#### **CANTILENA**

Vuelve à mi tus lindos ojos, Vuélvelos à quien te adora, ¡ Oh! no me esquives, señora, Este encanto celestial. Son tus ojos para el alma El bien más grato que alcanza, La prenda de la esperanza, De consuelo un manantial.

Ven, acércate á mi seno Niña adorada y hermosa, Tu cabeza, ven, reposa En mi ardiente corazón. Inclina, paloma mía, Sobre mi seno tu cuello Y al estrecharte yo el sello Pondré en él de mi pasión. Para llevarla á mi labio Extiende la blanca mano, Que es mi encanto soberano Besártela con ardor. Compláceme, vida mía, Dame los amados brazos, Que ellos han de ser los lazos De nuestro inocente amor.

Ven, à tu seno yo el mio Quiero estrechar palpitante, Y gozar de tu semblante La dulzura sin igual. Quiero beber en tus labios El perfume de los cielos Y embriagarme de consuelos Con tu aliento virginal.

Me será grato, alma mia, Pasar contigo la vida De mil flores retejida Sin temer la tempestad Y feliz siempre á tulado, Blanca flor de mis amores, Mis placeres, mis dolores Ofrecer á tu beldad.

### LA VARSOVIANA

¿ Qué inspiración de los cielos Animó la fantasia Al dar en esa armonia Las quejas del corazón? ¿ Qué ángel vino á reclinarse Contra tu seno un momento Arrancando ese lamento Que demanda compasión?

¿ Por qué en sensible abandono Tu música languidece, Y así preludiar parece Un acento de dolor? ¿ Por qué gimes? ¿ qué te aqueja? ¿ Qué conmueve tu ternura? ¿ Lloras tu propia amargura? ¿ Sientes algún torcedor? ¿ Ó es quizá que extensos mares Venciendo tu fantasia Lleva tu dulce armonia Á esa Varsovia infeliz; Y del Vistula en las playas Piensas tal vez que una hermosa Contigo su mal solloza Pensándose así feliz?

¿ Ó es que al dar esa armonia Comprendiste los pesares De los seres que, á millares Sufren ansias y aflicción ?... ¡ Ay! basta... apaga el sonido, Calla tu música, Aurora, Que al oirla el alma llora, Se estremece el corazón.

# ÍNDICE

### LIRA PERUANA

|                           |            |   |   |   |   | Pág. |
|---------------------------|------------|---|---|---|---|------|
| DON CLEMENTE ALTHAU       | S          | • | • | • | • | 1    |
| Á una espada              |            |   | • |   | • | 3    |
| Á Colón                   | •          | • |   | • | • | 6    |
| Á un Cóndor enjaulado     | •          | • | • | • | • | 20   |
| Á Magdalena, mi nodriza   |            |   |   |   | • | 22   |
| Á Elena                   |            |   |   |   | • | 28   |
| Safo á Faon               | •          | • |   |   |   | 30   |
| DON BENITO BONIFAZ        | •          | • |   |   |   | 41   |
| Al sol (en el 28 de julio | <b>o</b> ) | • | • |   | • | 43   |
| Á una mujer               |            |   | • | • | • | 46   |
| Á los pueblos             |            |   |   |   | • | 50   |
| Al pueblo Arequipeño      |            | • |   |   | • | 55   |

| DO  | T BEARTTINE     | C A CITT           |       |      |       |      |      |     | Pág |
|-----|-----------------|--------------------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|
| DON | N MANUEL        | CASTII             | TFO   | •    | •     | •    | •    | •   | 61  |
|     | En memoria      | de mis l           | hijas | •    |       | •    | •    |     | 63  |
|     | Á una poetisa   | ı .                |       | •    | •     |      | •    | •   | 65  |
|     | La Luna         |                    | •     | •    | •     |      | •    |     | 69  |
|     | Eloísa Lanao    |                    | •     |      | •     |      |      |     | 75  |
|     | Á un niño .     |                    |       | •    | •     | •    |      | •   | 77  |
|     | En un álbum     | de Mer             | cede  | S.   |       | •    | •    | •   | 78  |
|     | La Tumba .      |                    |       | •    |       | •    | •    | •   | 80  |
|     | Un epitafio     |                    | •     | •    |       |      | •    | •   | 89  |
|     | A               | •                  | •     | •    |       | •    |      |     | 83  |
|     | En un álbum     | l .                | •     |      | •     | •    |      | •   | 84  |
|     | Yaravi .        |                    | •     | •    |       |      | •    | •   | 85  |
|     | Á la señora J   | esús Mu            | ırga  |      |       |      |      |     | 87  |
|     | À ti .          | . •                |       | •    |       |      |      |     | 89  |
|     | En la tumba     | de mi a            | mig   | o M  | ar. A | 4. P | aule | le  | 91  |
|     |                 |                    |       |      |       |      |      |     |     |
| DON | MANUEL          | NICOL              | ÁS    | COR  | PAN   | СНС  |      | •   | 93  |
|     | En la muerte    | de una             | niñ   | a    | •     |      | •    |     | 95  |
|     | La hamaca de    | el j <b>a</b> rdír | ı (ca | nció | n)    | •    | •    | •   | 97  |
|     | La estrella de  | •                  | •     |      | •     |      | •    | •   | 99  |
|     | En un álbum     |                    | •     |      | •     |      |      |     | 101 |
|     | Á la niñita J.  |                    |       |      |       | os)  |      |     | 103 |
|     | El arco iris (á | •                  |       | •    |       | ,    | arti | sta |     |
| `   | Don Francis     |                    | _     | •    |       | •    | •    | •   | 104 |
| DON | LUIS BEN        | JAMÍN              | CIS   | SNEI | ROS   |      | •    | •   | 109 |
|     | De mi álbum     | íntimo             |       |      | •     |      | •    |     | 111 |
|     | Cantilena .     | •                  |       | •    |       | •    | •    | •   | 114 |
|     |                 |                    |       |      |       |      |      |     |     |

|                           | Pág. |
|---------------------------|------|
| ¿Por qué?                 | 115  |
| Pasión                    | 118' |
| Invocación                | 120  |
| Á Lenalah                 | 123  |
| DON MANUEL ADOLFO GARCÍA  | 127  |
| Á Simón Bolívar           | 129  |
| Al sol (fragmento)        | 136  |
| Mis recuerdos             | 139  |
| DON JOSÉ ARNALDO MARQUEZ  | 145  |
| Á solas                   | 147  |
| En la muerte de una niña  | 151  |
| Indiferencia              | 153  |
| De mi diario              | 154  |
| Recuerdo                  | 157  |
| Á una joven               | 159  |
| La adolescencia           | 162  |
| Á Abel                    | 164  |
| DON RICARDO PALMA         | 167  |
| Navegando                 | 169  |
| El juzgamiento del Cristo | 170  |
| Envidia                   | 172  |
| Fragilidad                | 173  |
| Brindis                   | 175  |
| Á una flor                | 176  |
| Felicidad                 | 178  |
| Á                         | 179  |
|                           |      |

|                |        |      |    |   |     |      |   |   | Pag.        |
|----------------|--------|------|----|---|-----|------|---|---|-------------|
| <b>A</b> ura . | •      | •    |    |   | •   |      | • | • | 181         |
| Secreto        |        | •    | •  | • |     | •    | • | • | 183         |
| Billete .      | •      | •    |    |   | •   | •    |   | • | 184         |
| Realidad       | •      |      |    | • | •   | •    |   | • | 186         |
| Misterio       |        |      | •  | • | •   | •    |   |   | 187         |
| En un retr     | ato    |      | •  | • |     |      |   | • | 189         |
| Oriental       | •      |      |    |   |     |      | • | • | 190         |
| Amor .         | •      |      |    | • | •   |      |   |   | 192         |
| Pasionaria     | •      |      |    | • |     |      | • |   | 193         |
| Las ánima      | s      | •    | •  |   | •   | •    | J |   | 194         |
| Á Italia       |        | •    | •  |   |     |      | • |   | 195         |
| Marcó .        | •      |      |    | • | •   | •    | • |   | 196         |
| Constancia     | •      | •    |    | • | •.  | •    |   |   | 198         |
| Á un traide    | or     |      | •  |   |     | •    | • |   | 200         |
| Nocturno       |        | •    |    | • | •   |      |   |   | 201         |
| Hostia .       | •      | •    |    | • |     | •    |   |   | 202         |
| Camino del     | cielo  | )    | •  | • |     |      | • |   | 203         |
| Bacanal        | •      |      | •  |   | •   | •    |   | • | 204         |
| Oración fú     | nebre  | )    | •  |   | •   |      |   |   | 206         |
| Duende.        | •      |      |    |   |     |      |   |   | 207         |
| Esperanza      | •      |      |    |   |     |      |   |   | <b>20</b> 9 |
| Julio Arbol    | eda    |      | •  |   |     | •    |   |   | 211         |
| A solas        | •      | •    |    |   |     |      | • |   | 213         |
| Antifaz        | •      | •    |    |   |     | •    | • |   | 215         |
| Todo se oly    | vida   | •    |    | • |     | •    |   |   | 216         |
| Tristeza       | •      | •    | •  | • |     |      | • |   | 217         |
| DON PEDRO      | PAZ-   | SOLI | ÁN | Y | UNA | ANUI | E | • | 219         |
| Seguidillas    |        |      |    |   |     |      |   |   | 221         |
| 1              |        |      | •  | • | •   | •    | • | • | 225         |
| Marcha de      | sigual |      | •  |   |     | •    | • | • | 227         |
|                | _      |      |    |   |     |      |   |   |             |

|                               |          |      |      |     | Pág         |
|-------------------------------|----------|------|------|-----|-------------|
| Ánimo                         |          | •    | •    |     | 230         |
| Los días turbios              |          | •    | •    | •   | 233         |
| El ítem más                   | •        | •    | •    |     | 238         |
| DON CARLOS AUGUSTO SAL        | AVI      | ERRY | 7.   | •   | 241         |
| El beso en el espejo .        |          |      | •    | ,   | 243         |
| Improvisación                 |          |      | •    | •   | <b>24</b> 6 |
| Misterio                      | •        | •    | •    |     | 247         |
| ¡ Acuérdate de mí! .          |          |      | •    |     | 251         |
| Recuerdos                     |          |      |      | •   | 254         |
| Carta á un ángel              |          |      |      | •   | 258         |
| Efluvios                      |          | •    | •    | •   | 265         |
| Carta á un ángel              | •        |      | •    | •   | 271         |
| Olvido                        |          |      | •    | •   | 273         |
| La locomotiva (á mi querido a | mig      | o R. | Paln | na) | 277         |
| Al fin mujer                  |          |      |      | •   | 280         |
| La tumba de mis sueños        | <i>-</i> | •    |      | •   | 285         |
| LIRA CH                       | LE       | EN A | L    |     |             |
| DON EDUARDO DE LA BAR         | RA       |      | •    | , • | 295         |
| Improvisación                 |          |      |      | •   | 297         |
| Las rosas gemelas             |          |      |      |     | 298         |
| Á Polonia                     |          |      |      |     | 300         |
| DON MANUEL BLANCO CUAF        | lTÍN     | ٧    |      |     | 303         |
| Á una rosa seca (soneto)      | •        | •    | •    |     | 305         |
| Don Juan Trincado             | •        | •    |      | •   | 306         |
| La ley y el derecho (fábula)  |          |      |      |     | 309         |
| El cuerno y la corona (fábul  |          |      |      |     | 310         |

|     |                   |       |       |       |       |      |   |       | Pág. |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------|------|
| DON | GUILLERMO         | BLE   | EST   | GAN   | NA    | •    | • | · · . | 317  |
|     | Esperanza .       |       | •     | •     |       |      |   | •     | 319  |
|     | El primer beso    |       | •     |       |       |      | • |       | 324  |
|     | Desencanto        |       | •     |       |       | •    | _ |       | 325  |
|     | Consuelo .        |       |       |       |       | •    | _ |       | 327  |
|     | Improvisación     |       | •     |       |       |      |   |       | 329  |
|     | Siempre tú .      | •     | •     | •     | •     |      |   | •     | 330  |
| DON | JACINTO CH        | ACÓ   | N     |       | •     | •    |   | •     | 333  |
|     | El Redentor (en   | el de | oming | go de | e ran | nos) | • |       | 335  |
|     | La oración en el  |       | •     |       |       | •    | • |       | 337  |
|     | Himno á Kossu     |       |       | •     | •     |      |   | •     | 338  |
| DON | N HERMÓJÉNES      | YI    | RISAI | RRI   |       | •    | • | •     | 341  |
|     | Soneto .          | •     |       |       |       |      |   | •     | 343  |
|     | Imitación de Víc  | tor   | Hugo  |       |       |      |   |       | 344  |
|     | Sobre la tumba    |       |       |       |       |      |   | •     | 345  |
|     | (Imitación de     |       |       |       |       | •    | • | •     |      |
|     | A una camelia     | •     | •     |       | •     | •    | • | •     | 347  |
|     | En un álbum       | •     | •     | •     | •     | •    | • | •     | 348  |
|     | Soneto            | •     | •     | •     | •     | •    | • | •     | 351  |
| DON | N EUSEBIO LI      | LLO   | •     | •     | •     |      |   | •     | 353  |
|     | El poeta y el vul | go    |       |       |       |      |   |       | 355  |
|     | En un álbum       |       | •     | •     |       |      |   | •     | 356  |
|     | Poesía            | •     |       |       |       | •    |   |       | 358  |
|     | Soneto            |       |       | •     |       | •    |   | •     | 360  |
|     | Mil ochocientos   | diez  |       |       |       | •    |   | •     | 361  |
|     | Deseos .          | •     | •     |       |       |      |   | •     | 364  |
|     | Canción naciona   | al de | Chile | )     | •     |      |   |       | 366  |
|     |                   |       |       |       |       |      |   |       |      |

|     |              |       |      |             |        |              |       |      |     | Pág         |
|-----|--------------|-------|------|-------------|--------|--------------|-------|------|-----|-------------|
| Ď0N | GUILLER      | MO    | MA   | TTA         | •      |              |       | •    | •   | 369         |
| •   | Á mis versos | 3     | •    | •           | •      |              |       | •    | . 🔻 | 371         |
|     | Pira .       | •     | •    | •           |        |              | •     |      |     | 379         |
|     | Encuentro    | •     |      |             |        |              | •     | •    |     | 373         |
|     | Química      |       |      |             |        |              |       |      |     | 374         |
|     | La mujer     |       |      |             | •      |              |       | •    |     | 374         |
|     | Ojeada .     | •     |      |             |        | •            |       | •    |     | 375         |
|     | Lira .       |       |      | •           | •      |              |       |      |     | 375         |
|     | Nigromancia  |       |      |             | •      | •            | •     | •    |     | 377         |
|     | El beso      | •     |      |             | •      | •            | •     | •    |     | 377         |
|     | Poema .      | •     |      | •           | •      |              |       | •    |     | 378         |
|     | Á la Patria  | •     |      | •           |        |              | •     | •    |     | 379         |
|     | Confianza    |       |      | •           |        |              | •     |      |     | 380         |
|     | Himno de gu  | erra  | de   | la Ar       | néric  | $\mathbf{a}$ | •     |      |     | 381         |
|     | A Victor Hug | go    |      |             |        |              | •     |      | •   | 384         |
|     | Definición   | •     |      |             | •      |              |       |      | •   | <b>38</b> 6 |
|     | Procesiones  |       |      |             |        |              |       |      |     | 386         |
|     | i Oh tempora | .!    | •    |             |        |              |       | •    |     | 387         |
|     | Purificación |       |      | •           |        |              |       |      |     | 387         |
|     | Consuelo     | •     |      |             |        |              |       |      | •   | 387         |
|     | Incienso     | •     |      |             |        |              | •     |      | •   | 388         |
|     | Ofrenda      | •     |      |             |        |              | •     |      | •   | 388         |
|     | Negación     | •     | •    |             |        |              |       |      |     | <b>3</b> 89 |
|     | Buena pareja | (apo  | olog | o pol       | ítico) | )            |       |      | •   | 391         |
|     | Á mi madre   |       | •    |             |        | •            | •     | •    | •   | 393         |
|     | In memorian  | ı, (á | mi   | hern        | nano   | Fra          | ancis | co d | e   |             |
|     | Paula)       | •     | •    | •           | •      | •            | •     | •    | •   | <b>3</b> 95 |
| DOÑ | A MERCED     | ES    | MA   | RÍN         | DE     | S0           | LAR   | 1    | •   | 397         |
|     | Á Washingto  | n (e  | n 18 | <b>61</b> ) |        | •            |       | •    |     | 399         |
|     | Á mi hija    | •     | •    | •           |        |              | •     |      | •   | 400         |

|     |                       |             |               |         |      |              |      |      | Pag. |
|-----|-----------------------|-------------|---------------|---------|------|--------------|------|------|------|
| ]   | Dulce es m            | orir (      | á la m        | emori   | a de | las          | seño | rita |      |
|     | doña Ca               | rmen        | Olea)         | •       | •    | •            | •    | •    | 401  |
|     | La exister            | icia d      | le Dios       |         | •    | •            | •    | •    | 404  |
| DON | VALENT                | 'İN N       | <b>A</b> AGAL | LANE    | S    | •            | •    | •    | 405  |
|     | Desengaño             | S           |               |         | •    |              |      | •    | 407  |
|     | Á mi coraz            |             |               |         |      |              |      |      | 410  |
|     | Dejadme e             |             |               |         |      |              |      |      | 412  |
|     | Á mi queri            |             |               |         |      |              |      |      | 414  |
|     | Serenata (            |             |               |         |      |              |      |      | 416  |
| DOÑ | A ROSAR               | 10 0        | RREG          | ) DE    | C U  | RIBI         | Ē.   |      | 419  |
|     | ; Esconde             | tu dol      | or!.          |         |      |              | •    | •    | 421  |
|     | En el álbu            | m de        | Lubina        |         | •    |              | •    | •    | 423  |
|     | Al señor de           | on An       | drés B        | ello    |      | •            | •    | •    | 425  |
| ,   | A Copiapo             | (recµ       | erdos)        |         |      |              |      |      | 427  |
|     | Lágrimas              | •           |               |         |      |              | •    |      | 433  |
|     | Á Luis                |             |               |         | •    |              |      |      | 434  |
|     | Plegari <b>a</b>      |             |               |         |      |              |      | •    | 436  |
|     | À mi lira             |             |               |         |      |              |      |      | 439  |
|     | La madre (            | á mi a      | miga Is       | sabel ( | Garc | ía de        | Dro  | ste) | 442  |
|     | Á doña Me<br>de habei |             |               |         |      | •            |      |      |      |
|     | reos con              | denad       | os á m        | uerte   | en 1 | <b>85</b> 9) |      | •    | 444  |
|     | Al Instituto          | de <b>T</b> | /alpara       | íso     | •    | •            | •    | •    | 445  |
| DON | LUIS R                | RODRÍ       | GUEZ          | VEL.    | ASC  | 0.           |      |      | 447  |
|     | Un rayo de            | e sol       |               |         | •    | •            |      | •    | 449  |
|     | Deseo .               |             |               |         |      |              | •    |      | 452  |

|           |                 |            |                        |        |      |       |        |        |        |     | Pág. |
|-----------|-----------------|------------|------------------------|--------|------|-------|--------|--------|--------|-----|------|
|           | La Unio         | ón A       | n Amerio<br>l y el poe | ricana | ١.   | •     | •      | ٠.     | •      | •   | 453  |
|           | El ánge         | l y e      |                        | oeta   |      |       | •      | •      | •      | •   | 455  |
| América . |                 |            |                        |        | •    | •     |        |        |        |     | 457  |
|           | À la so         | una        | palr                   |        | •    |       | •      | •      | 461    |     |      |
|           | La huéi         |            |                        |        | •    |       |        | •      |        | ·   | 463  |
|           | Noche (         | de lu      | na                     | •      | •    |       | •      |        |        |     | 465  |
|           | Recuero         | los        |                        |        |      |       |        |        |        | ·   | 467  |
|           | Envío           | •          |                        | •      |      |       |        | •      |        |     | 470  |
|           | Cantar          |            |                        | •      |      | •     |        |        |        |     | 473  |
|           | Adiós           | •          |                        | •      | •    | •     | •      | •      |        |     | 475  |
| DON       | BENJ            | AMÍ        | N                      | VICU   | ÑA   | S0    | LAR    | •      | •      | •   | 477  |
|           | Á mi ca         | ballo      | ) (i                   | mitaci | ión) |       |        |        |        |     | 479  |
|           | En un á         | lbun       | n                      | •      |      |       |        |        |        | •   | 481  |
|           | Á un jur        | ico        | •                      | •      |      | •     | •      |        |        |     | 483  |
|           | El deste        | rrad       | 0                      |        | •    |       | •      | •      | •      |     | 485  |
|           | Á Gertr         | udis       |                        | •      | •    | •     | •      |        |        |     | 486  |
|           | Á Elisa         | •          | •                      | •      | •    |       |        |        |        | •   | 487  |
|           | Una lág         | rima       | l                      | •      |      | •     | •      | •      |        | •   | 489  |
| DON       | JOSÉ            | <b>A</b> ! | NT(                    | ONIO   | TC   | RRE   | S      | •      |        |     | 491  |
|           | Á una n         | iña (      | ora                    | ndo    | •    | •     | •      |        |        |     | 493  |
|           | À una artista . |            |                        |        |      |       |        | ·<br>• |        | •   | 495  |
|           | Debajo (        | de la      | SO                     | mbra d | de N | apole | eón (e | en ur  | n álbi | um) | 497  |
|           | Deseos,         |            |                        |        |      | -     | •      |        |        | •   | 498  |
|           | Adiós           | •          |                        |        | •    | -     | •      |        |        |     | 500  |
|           | Á Luz           | •          | •                      |        |      |       | •      |        |        | •   | 502  |

## LIRA BOLIVIANA

|                       |        |        |      |      |       |      | Pág.        |
|-----------------------|--------|--------|------|------|-------|------|-------------|
| DON RICARDO BUSTA     | MAN    | TE     | •    | •    |       |      | 505         |
| Despedida del árabe   | a la   | judí   | a de | espu | és de | e la |             |
| conquista de Gran     | ada (  | (canc  | ión) |      |       | •    | 507         |
| El Judío Errante y su | caba   | allo   | •    | •    | •     |      | 509         |
| Á la luna en el mar   | •      | 515    |      |      |       |      |             |
| Último adiós á Buene  | os Air | res (s | one  | to)  | •     |      | <b>51</b> 9 |
| Pensamiento en el     |        |        |      | •    |       |      | <b>520</b>  |
| Serenata              |        |        |      |      |       |      | <b>52</b> 9 |
| Oda á la Libertad     |        |        |      |      |       |      | 531         |
| Bendición paternal    |        |        |      |      |       |      | <b>538</b>  |
| DON DANIEL CALVO      | •      |        |      | •    | •     |      | 541         |
| En la hora de dolor   | •      |        |      |      |       |      | 543         |
| Ilusión               | •      |        | •    |      | •     | •    | 548         |
| DON MANUEL JOSÉ       | COR    | TĖS    |      |      |       |      | <b>551</b>  |
| El Viernes santo      |        |        | •    |      |       |      | 553         |
| No te olvido .        | •      | •      |      |      |       | •    | 556         |
| Á un tacaño .         |        |        |      |      |       | •    | 558         |
| Á Celmira             | •      | •      |      | •    |       | •    | 559         |
| Á un ciprés .         | •      | •      |      |      |       |      | 563         |
| <b>Á</b>              |        |        |      | •    |       |      | 564         |
| Al Illimani           | •      |        |      |      |       | •    | 566         |
| Á la Patria .         | •      | •      |      |      |       | •    | <b>570</b>  |

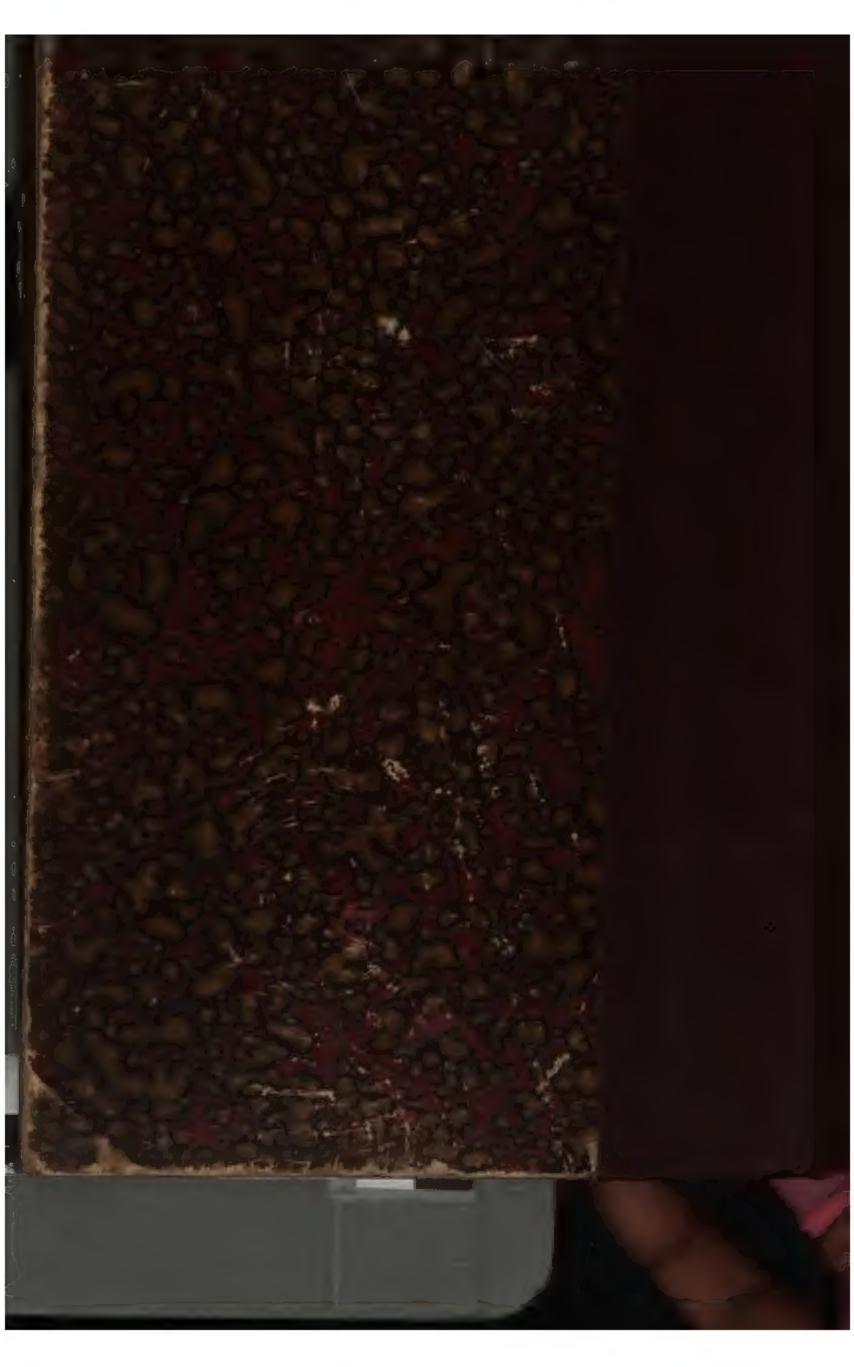